# HISTORIA

DE LAS

### REPÚBLICAS DE LA PLATA.

(Paraguay, Uruguay y Confederacion Argentina.)

(1512-1810.)

POR MANUEL GONZALEZ LLANA.

MADRID.—1863. IMPRENTA DE JOSÉ DE ROJAS: Fuencarral, 23, bajo.

Digitized by Google

## MISTORIA

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
JEAN SANCHEZ ABREU

ATA 17 SEPT 14. 1919 AD 1 SEPT 14. 1919 AD 1 SEPT 14. 1919 AD 1 SEPT 15. 10 ATA 17. 1919 AD 1 SEPT 16. 1919 AD 1 SEPT 17. 1919 AD 1 SEPT 18. 1919 AD 1 SEPT 18. 1919 AD 1 SEPT 19. 1919 AD 1 SEPT 19

(Paraguay, Burgaay y Carledolocous & gradina.)

(1012 -1810.)

POR MANUEL GONZALEZ ILANA.

MADRED, --1663, MPP enta de losé de Kolani Fuencarral, 13, bejo.

Digitized by Google

de todos aquellos países los menos conocidos, y log que por su elima, producciones y demás chemestans cias físicas y morales, presentan inayor analogía con el territorio español.

Oreemos, pues que escitará algunánterse la historia que hoy ofrecerios el pablico, no con el suimo de presentar un trabajo consoleto, sino mas hien para despertar la allo de consoleto, sino mas hien para despertar la allo de consecuente con la prefección, es digno de benevolencie per el nobio fin que la ba inspirado.

At tomar de nuevo la pluma para ocuparnos de la historia de América, lo hacemos movidos por la importancia é interés que tienen para España todos los estudios que se rozan más ó menos directamente con las Repúblicas hispano-americanas, en otro tiempo colonias nuestras, y hoy gobiernos independientes, que en medio de disturbios, luchas y trastornos civiles, construyen trabajosamente el edificio de su constitucion política y social.

Si hubo un tiempo en que los Gobiernos españoles, desconociendo el interés de la pátria, desdeñaron establecer entre las antiguas colonias y su metrópoli amistosos lazos de confraternidad, hoy vá, por fortuma, cundiendo la idea de que debemos estrechar mútuas relaciones con nuestros hermanos de allende el Atlántico, estableciendo una legítima influencia, que no se oponga en lo más mínimo á la independencia y libertad de que deben gozar aquellos pueblos para organizarse bajo bases sólidas y estables.

Las Repúblicas de la Plata, formadas de les restes del inmenso virginato de Buenos-Aires, son quiza de todos aquellos países los menos conocidos, y los que por su clima, 'producciones y demás circunstancias físicas y merales, presentan mayor analogía con el territorio español.

Creemos, pues, que escitará algun interés la historia que hoy ofrecemos al público, no con el ánimo de presentar un trabajo completo, sino más bien para despertar la aficion á estes estudios con el presente ensayo, que si no se recomienda per su perfeccion, es digno de benevolencia por el noble fin que le ha inspirado.

As tere are de un ero la plara para nouparnos de la los tertancia de un erica, la haramos moridos por la insportancia e lateres que tienan pora Capadu todos la estrucitos que se rozan más é elenos directumentos con las Repúblicos historios mais colocias encetras, y las gobis enas independêntes, que un moste de disturbies, dondes y inchercos e un que un moste de disturbies, dondes y inchercos e un les, constraça de disturbies, dondes e de liturios portires y social

Las Republicas de la Pháth forendas de for easter del huneuss vireinato de Baenos-Aires, son quad

dear cidery joven y echnica, no editado en sus propies iluntes atraviese el Antiatico, ilorando el nombre eures pen a cersosas en antiques el Antiatico, ilorando el nombre eures pen a cersosas en al antiques el nombre el natura de los destinos en la horeacidad el conqueran toda la norra coe el Sustama d'undor le hatia un grado por moreda. Lun presidente ley area el parte de propiesa el nombre el nombre

East 'or first and on a lander causile fortist rate of the seesing and rate of the same of the seesing and rate of the same of the seesing and rate of the same of the same of the same of the contribute probate of the institutes at the same of the

Bi consideramos con el debido deterimiento la inistacia universal en su conjunto, liamara nuestra atención el camino seguido por la humudidad, que sorá el mismo tratado pon el sol en su aparento marcha de Oriente a Occident be: India Pérsia L'Egipto Grecia Roman hé aquir los puntos culminantes que aparecen en el mundo antiguo, los contros que determinan el movimiento de los demás pasblos, presidiendo los destinos de la humanidad y del muna deentonees conseidors gattem sol ob onlitisme states is tog Roma deservuelve, hasta en sus ultimas consecuencias? todes los gérmenes de la vivilización pagame, y tan pronte como cumple su mision, se ve destrozada por las hordas del Norte, que desgarran la envejecida purpara imped TIM, Tepartiendose con el derecho del veneedor i sus despojes! We obstante, en medio del terrible haracan de las invasiones de los pueblos barbaros, conservanse los prins elplos fecundos de civilización que encerraban las antigine copendat; y forminando lentamente darante la Boad modia; a favor del cristiantemo, liogga hasta los ila mites mie sevidentales de la moderna Dérepal. y persua a Battonces adquiere esta parte del miande de consisasia

de su vida; y joven y rebusta, ne cojiendo en sus prepies límites, atraviesa el Atlántico, llevando el nombre curepeo á estensas regiones hasta entonces ignoradas. Y esto no podia suceder de otra manera. Estaba en les destines de la humanidad el conquistar toda la tierra que el Supreme Hacedor le habia asignado por morada. Ley previsora, ley necessaria, sin la cual habita quadrado inhabitada la mayor parte de nuestro planeta.

Esta ley de espansion, que el hombre cumple instintivamente, impide los fatales resultados de la escesiva aglomeracion de la raza humana en algunas comarcas, y contribuye poderosamente á la unidad de la especie; pues de la lucha de las diferentes nacionalidades, del contacto de las distintas costumbres, leyes, ideas, creencias é instituciones, resultará sin duda la organizacion armónica de la gran familia humana. Por eso todo lo que tiende á la fusion de las naciones; todo cuanto se refiere á la multiplicidad de los lazos comerciales, científicos é industriales de los diversos pueblos, conspira á la realización de nuestros ulteriores destinos.

Lista importancia histórica tienen todas las grandes espediciones; que no se dimitan solamente, como á primeravista parece, á la conquista material de los paises, singque al complir este fin aparente, desarrollan el comercioentre les distintes pueblos, contribuyendo en gran mansma á la civilizacion humans.

remundo tras inmensos piétagos, la caenalidad, ayudada: por el génio marítimo de los portugueses, lo habiera desendiente algunos más tardo, caando Alvarez Cabral al dirijires é les Indias Orientales, y desviandose desse siado hásia el Occidente para doblar el cabo, de Buenas Esperanzas arribés las costas del Brasile de Calle de Esperanzas arribés las costas del Brasile de Calle de Esperanzas arribés las costas del Brasile de Calle de Esperanzas arribés de las costas del Brasile de Calle de Cal

sall'solo de un panado de combatientes, se convierten bien q pronto en conquistado as de ilimitados imperios.

Bos son los principales rumbos que siguen los naverol gantes de los siglos XV y XVI en sus escursiones. Unos, o recorriende las costas casi desconocidas del Occidente del Africa, y doblando el cabo más meridional de este lamento so continente, dirifen las proas de sus naves hácia el may de las indías, abriendo al comercio europeo un nuevo camino, que hábia de ocasionar notables cambios en el sistema econômico del mundo ej vilizado. Otros atraviesan el asomborada, algunda pediente, y muestran a la Europa asomborada, algunda pedientas fallas primero, otras maio restensa luego, y finalmente, dilatados países que forman hasbos continentes asomborada.

Entonces la civilización europea, que había Termentado durante diez siglos en insidio de continuas luchas y trascornos, trasládase paulativamente a las Américas, que no tardarán en influir de un modo directo y poderoso en sus respectivas metropolis, y en representar un papel principal e importante en el sistema político de la moderna Europa.

Y decimos de la moderna Europa y no del mundo, per que en la época à que nos referimos no existen para la historia otros paises. Que son en la edad moderna los Imperios astaticos al fado de la civilización curopea? La China. constante en su in novilidad primitiva: la India, decaids de su antiguo esplendor y presa de la división y el aislamiento; la Persia, sumida en la mas deplorable anarquia, Podrau, en concepto del historiador, colocarse al lado de la Europa que marcha al frente de la civilizacion? Claro 66 que ho. Durante la edad moderna, y hasta que los Ketados-Unidos conquistan su independencia, no existe hing gun Estado en Asia, en Africa ni en América, de una importancia històrica general; mientras que, por el centraflo, la Europa alcanza un predominio universal que no habia tehido jamas, estendiendo su dominacion sobre las demas partes del munilo, y someticado a su imperio la mitad del Asia y de la Kindrica. In chiv of chi communata

En comerció fue el primero que statio et influjo de estos descubrimientos, y de continental que había sido hasta entantes, se convirtió en escucialmento maritimo. En un

principio liamaron, más, la atencion, los, establecimientos, comerciales del Oriente, desde donde se importable para de comerciales del Oriente, desde donde se importable para de comerciales del Oriente, desde donde se importable para de comerciales del Oriente, desde donde se importable para de comerciales del principal de para de la comerciales del principal de para de la comerciales d

La consecuencia de cate cambio comercial fué el decai-b miento de las ciudades del Mediterranco, hasta entonces, menopolizadoras, del comercio, que se trasladó repentina-mente á las ciudades, del Atlántico, que adquirieron in-A menes importancia. Y como los únicos poderes coloniales de Europa-en osta época, eran la España, y el Portugal-el monopolio comercial lo disfrutaban las ciudades de Lisave bos. Sevilla y Cádiz, únicas, que podian establecer relaciones mercantiles con los nuevos países descubientos.

Esta monopolio, que las coronza de España, y Portugal, ejarcian sobre el comercio. parcea debia elevarlas á inn, grado de florecimiento y prosperidad desconocido hasta estences, pero los efectos que se hicieron muy pronte sentir, fueron completamente contrarios á los cálculos y pradiciones más justificadas y razonables.

No sin asombro yemos al pueblo español, dueño y señor, de un nuevo hemistenio, cuyo suela, virgen todavia en toda clase de ricos productos, ofrecis piugües readimientas gozando además en su pátria de un clima de los más, venturgos de Europa, decaer en tan felices circunstant cias, empobrecerse en medio de tan grandes riquezas, y decreter en importancia cuando, á consecuencia de estos desembrimientos y copquistas, de hia adquirir, un gran as candiente é ilimitada importancia sobre las demás nacio, a su respecas.

Mo culparemos, como algunos, al pro estraido de América, solosi à los errados calculos del Gobierno española que confundiendo la verdadera riqueza con el signo, deió en el más deplorable abandono nuestra agricultura, nuestra intes, en una palabra, todas los elementos de la vida de los pueblos. En vez do tanto el la vida de los pueblos en vez do tanto el la sistema más liberal de comercio em vez do tanto trabas, disposiciones dirijidas á desarrollar nuestra dades tria, y España, sin haber decaido, do su elevada impor-

de ar vida; y jóven y coborta, no cojiendo en sus pronies iducirs, aicaviesa el Andolico, liquondo el nombre euros pen a estra-as razioses hasta eukoneca iguoradas. V reto no padia surecier de otra munera Estado en los destines de la hameacidad el conquercar toda, la nierra con el Supercenti meder le badán angundo por morada. Lur previsora, loy acecara pada surgendo por morada. Lur presenta la mayor palacida concenta processa en acecara pada con acecara con acecara procesa pada en acecara pada con consenta.

Esta by discapandon, and al huntra enough hadrelivarionle, impole has faited resultados de la receiva aglionario in de la reachumena en algunas comanas. y contribuye paderosamente, à la unided de la especie; purviu la incha de iradifereire nazionalidades, del contreto de las distintas comumbras, leyes, ideas, creencias è inclituciones, resultara sin duda la organizacion arménica de la gras familia humana. Por ese tede lo que tiende a la fosion de las caciones, todo cua, to ac refiere à la mutifiliada de los diversi a pocolas, conspira di la recitaracion de nucciona de las careferes destanos.

Bi considerambs con electedido deterministro la chiatoria universal en su conjunto. Hamara nuestra atencion ol oamino seguido por la humanitud, que será el mismo tratado por el sol en su aparente marcha de Oriente a Occident te. India Pérsia Egipto Grecia Roman hé aqui los puntos culminantes que aparecen en el mundo antiguo. les centros que determinan el movimiento de los demas pueblos, presidiende los destinos de la humanidad y del muna deentonees conbeido: a gata of the confirment finds is rog Roma deservuelve: hasta en sus ultimas consecuencias; todos los germenes de la civilización pagana! y tan pronto como cumple su mision, se ve destrozada por las hordes del Norte, que desgarran la envejecida purpara imped rial repartiendose con el derecho del vencedor sus despojos. No obstante, en médio del torrible huracan de las invasiones de los pueblos barbares, conservanse los princ elplos secundos de civilización que encerradan las antigins creencias; of germinando lentamente darante in Edad media; a favor del cristianismo, llegan hasta los de mites más profidentales de la moderna fodre pale y german 4 Batonces adoutere esta parte del mande de conciencia

de su vida; y jóven y rebusta, ne cojiendo en sus prepies límites, atraviesa el Atlántico, llevando el nombre eurepeo á estensas regiones hasta entonces ignoradas. Y esto mo podia suceder de otra manera. Estaba en les destines de la humanidad el conquistar toda la tierra que el Supreme Hacedor le habia asignado por morada. Ley previsora, ley necesaria, sin la cual habita que dado inhabitada la mayor parte de nuestro planeta.

Esta ley de espansion, que el hombre cumple instintivamente, impide los fatales resultados de la escesiva
aglomeracion de la raza humana en algunas comarcas, y
centribuye pederosamente á la unidad de la especie;
pues de la lucha de las diferentes nacionalidades, del
contacto de las distintas costumbres, leyes, ideas, creencias é instituciones, resultará sin duda la organizacion
armónica de la gran familia humana. Por eso todo lo que
tiende á la fusion de las naciones; todo cuanto se refiere á
la multiplicidad de los lazos comerciales, científicos é industriales de los diversos pueblos, conspira á la realizacion de nuestros ulteriores destinos.

Esta importancia histórica tienen todas las grandes espediciones; queno se dimitan solumente, como á primenavista parece, á la conquista material de los países, sinaque al complir este fin aparento, desarrollan el comercio entre les distintos pueblos, contribuyendo en gran manoma á la civilización humans.

vomundo tras inmensos piétagos, la caenalidad, ayudadas por el génio marítimo de los portugueses, lo habiera dese cubierto algunos años más tardo, cuando Alvarez Cabral al dirijires à les ladias Orientales, y desviándose demassimbo hásis el Occidente para doblar el cabo, de Buenas Esperanza, argibó à las costas del Brasili.

Esperanza, argibó a las costas del Brasili.

El instinto esplorador de la Europa del aiglo XV, no cor jús en los estrechos tímites, del Maditarráneo, pues efecta peno espacio à aquellos atrevidos navegantes é infatigad bias aventureros, que abandonando la tímida navegantes de las costas alentados por el felis égito de las primoras aipediciousa, apresimanse á perfis á descubrir munyas domarcas y dilatados continentes. A catos intrépides un remanda autoración audoca areatureros, que a compañados

san solo de un panado de combatientes; se convierten bien q pronto cin conquistado es de ilimitados imperios.

Des son los principales rumbos que siguen los naves que gantes de los siglos XV y XVI en sus escursiones. Unos o recorriende las costas casi desconocidas del Occidente del Africa, y dobfando el cabo más meridional de este lamena so continente, dirijen las proas de sus naves hácia el may de las Indias, abriendo al comerció europeo un nuevo cambió, que hábia de ocasionar notables cambios en el sistema economico del mundo rivilizado. Otros atraviesan el acomorada, algunas pediente, y muestran a la Europa acomorada, algunas pedientes falsas primero, otras maio restensia luego, y finalmente, dilatados países que forman habias continentes.

Entonces la civilización europea, que habia fermentado durante diva higios en inidio de continuas luchas y trasitornos, trasitornos, trasitornos paulatinamente a las Americas, que no tardarán en influir de un modo directo y poderoso en sus respectivas metropolis, y en representar un papel principal e importante en el sistema político de la moderna Entopa.

Y decimos de la moderna Eur pa y no del mundo, per que en la época à que nos referimos no existen para la historia otros paises. ¿Que son en la edad moderna los Imperios astáticos al fado de la civilización curopea? La China, constante en su in novilidad primitiva: la India, decaids de su antiguo esplendor y presa de la división y el aislamiento: la Pérsia, sumida en la mas deplorable anarquia. Podrán, en concepto del historiador, colocarse al lado de la Europa que marcha al frente de la civilizacion? Claro 66 que no Durante la edad moderna, y hasta que los Ketados-Unidos conquistan su independencia, no existe hin! gun Estado en Asia, en Africa ni en América, de una importancia històrica general; mientras que, por el centrafio, la Europa alcanza un predominio universal que no habia tendo jamas, estendiendo su dominacion sobre las demas partes del munició, y someticado a su Imperio la mitad del Asia y de la Kniërica. In aniv of elec

Micomerció sue el primero que sintio el influjo de estos descabrimientos, y de continental que había sido hasta entantes, se convirtio en esencialmente marítimo. En un

to farimbortancia de semejantes bosesiones promiser or paristranta occorrer para de semejantes posesiones para de la proper tantos productos para artisfacción del jujo necrea de comerciales del Orientes des designados de la proper tantos productos para artisfacción del jujo necrea de comerciales de la producto de la pro

La consecuencia de este cambio comercial fué el decai-b miento de las ciudades del Mediterranco, hasta entonces menopolizadoras del comercio, que se trasladó repentina-a mente á lasiciudades del Atlántico, que adquirieron in-a menes importancia. Y como los únicos noderes coloniales de Europa-en esta época, eran la España, y el Portugal-el monopolio comercial lo disfrutaban las ciudades de Lisave bos. Sevilla y Cádiz, únicas, que podian establecer relaciones mercantiles con les nuevos países descubientos.

Este monopolio, que las coronas de España, y Portugal, ejarcian sobre el comercio. Parces debia els varias á ma, grado de florecimiento y prosperidad, desenhocido hasta estercas, pero los efectos que se hicieron muy pronte sento, fueron completamente contrarios á los cálculos y pradiciones más justificadas y razonables.

No sin asombro vemos al pueblo español, dueño y señor, de un nuevo hemistenio, cuvo, suela, virgen todavia en toda clase de ricos productos, ofrecia progues readimientos, gozando además, en su pátria de un clima de los más venturosos de Enropa, decaer en tan felices circunstant, cias, empobrecerse en medio, de tan grandes riquezas, ya degrecer en importancia cuando, á consecuencia de estos describrimientos y conquistas, debia adquirir, un gran as capidiente, á ilimitada importancia, sobre las demás nacion nes europeas.

No culparemos, como algunos, al oro estraido de América, solo a á los errados, cálculos del Gobierno español, que confundiendo la verdadera riqueza con el signo, dejó en el más deplorable abandono nuestra agricultura, puestra industria, nuestras artes, en una palabra, todos los elementos de la vida de los pueblos. El vel A lobimina ... Un sistema más liberal de comercio em vez da tantas trabas, disposiciones dirijidas á desarrollar nuestra industria, y España, sin haber decaido de su elevada impor-

tancia, hubiera sacado de sus colonias grandes rendi-p mientos, y poderoses recursos, sin empobrecerlas ni em-

Atendiendo el Gobierne español solo a los metales precioses, no viendo en todas partes mas que minas, barras,
de oro y plata, montones de piedras praciosas, desdeñó las
uniosa riquezas positivas que encerraba el feraz suelo de,
América, y que consistian en los productos agrícolas, algunos de los cuales suministraban en abundancia primeras materias para la plantescion de provechosos ramos de,
industria.

industria.

La escesiva intolerancia religiosa quitaba tambien un la escesiva intolerancia religiosa quitaba tambien un medio de fomentar la inmigracion en las comarcas ameria, medio de fomentar la inmigracion en las comarcas ameria, de la divida en los sectarios de Islam, y en las contiendas europeas en que la política fatal de la divisatia austriaca la comprometiera, debia ser insuficiente para colomizar un prevo mundo, cuyas provincias más pequeñas, eran más estensas que la madre patria.

Ea cierto que hubo un tiampo en que en los Estados dela Rey de Castilla jamás se ocultaba el sol; tambien lo es, que algunas de sus colonias sobrepujaban en estension a la actual Rusia europea; pero estas comarças estaban casi, yermas de cultivadores que estrajesen de sus entrañas las riquezas agrícolas, únicas positivas y que contribuyen a la felicidad material y moral de los pueblos. Y en tanto que las Américas españolas yacias en el marasmo consiguiente á su despoblacion; en tanto que sus establecimien—, os vejetaban trabajosamente por falta de brazos, una parte de los pobladores de Europa abandonaba el pátrio suele, a consecuencia de las contiendas religiosas que la ensana grantaban.

Las posesiones capañolas permanecian inhospitalarias.

Las posesiones capañolas permanecian inhospitalarias, para los espatriados, á quienes un exagerado fanatisma; forzaba á dejar para siempre aus hogares. Estos colonos; emprendian otro rumbo, llevande, á diversos países su, laboriosidad é inteligencia, qua con el tiempo habia de, conquistarles una patria, mostrando á los ojos de la asembrada Europa lo que vale el trabajo del hombre para vancer una maturaleza, por adusta y survaje quo con.

La industria fabril española, con el nuevo comercie

que se abria a su vista, y que daba una salida cierta y favorable a sus productos, debia adquirir un grad desumarrollo; pero las medidas desastrosas de la casa de Addur tra, siempre destribudas por un escesivo fanatismo relia grad, arrofundo de su seno grad parte de la población agricola y manufacturera, impidieron el desarrollo indus b trial hasta el punto de no alcansar a cubrir los pedides de las naciones colonas.

El comercio, monopolizado por algunos puert s sola mente, quitaba el lecentivo necesario para el desarrolle de nuestra marina mercante, ocasionando de esta suerte el que las naves estranjeras se apoderasen del lucrativo cabotaje que los preductos de las dos indias (1) aumenta.

ban sin cesar entre los puertos de Europa.

Priecia que se caminada de desacierto en desacierto, de erfor en error, de falta en falta, y así como Roma en la epoca de su mayor esprendor, era el pueblo mas pobre del mundo antiguo, pues con una mane soltaba las riquesas que con la otra colla, para proporcionarse los me llos de autosistencia, de que le privadan el desden por el trabajo; así también España, teniendo que comprario todo de las demás naciones, era solo el conducto por donde pasaban los inmensos caudales de América.

Y si la metropoli se empobrece cada vez más, otro tanto sucede à l'as colonias, que sufrian los funestos resul-

tades de tan errado sistema. Inn m z in innam bet.

Atentos solo a beneficiar las minas, descuidabase la civilizacion y educacion de los indigenas, y en vez de formar una poblacion laboriosa e instruida, conseguimes tan
selo convertirlas en morada de la holgazaneria y de la fadolencia. Los países en donde los metales llamados preciosos escaseaban, debieron su colonizacion a los esfuerzos
de los partículares y al gran movimiento de emigracion
hácia el Occidente, que si no tenia su origen, como el de
las Cruzadas, en el sentimiento religioso, reconocia por
movil el interes nacido de la Tisueña perspectiva de abinidantes y desconocidas riquezas.

"Y estes pais s, sin embargo, fueroil los que salieron me

<sup>(1)</sup> A la muerte del Rey do Portugal viden Bebestian, y sonv la union del Portugal y sus colonias, era España al único 29der colonial del musdo.



jor librados en su comunicacion con la madre pátria. Su poblacion no fué victima de los males y veiaciones inherentes á la esplotacion de las minas, ni fué tan considerable en ellas el número de los esclavos, estableciéndose en mayor escala y en menos tiempo, la fusion de las razas indigena y europea de las indigena y europea.

Nuestra deminacion, aborrecida por les países de la América meridional, que conquistaron su independencia en el presente siglo, solo les dejó come triste legado largos años de lucha y anarquía, que dificultaron más y más su constitucion definitiva. Si España hubiera conocido la importancia de su mision civilizadora, y mirado con ojos más perspicaces su prepio interés, que era el mismo de las colonias, estos países, al formarse una pátria, al conquistar su libertad é independencia, hubieran conservado siempre un recuerdo benévolo hácia la madre pátria, un afecto fraternal; porque estos modernos republicanos sen nuestros hermanos, hablan nuestra lengua, tienen nuestras costumbres y nuestras mismas creencias religiosas,

No seguiremos la costumbre de la mayor parte de auestros conciudadanos, lamentando amargamente la emancipacion de aquellos países; solo si deploraremos, á fuer de españoles celosos de la henra y prestigio de nuestra pátria, el baldon que á los ojos de las Potencias europeas nosha resulta lo del vancimiento. Estas nuevas nacionalidades, separadas quizá demasiado bruscamenta de la metrópoli, sin haber recibido de ella la educacion política y social á que eran acreedoras, solo han recojido al conquistar su libertad, una fuente de luchas, trastornos y disturbios, que las ha impedido elevarse tan pronto como deseáramos, á la prosperidad que por las circunstancias favorables de su suelo debieran haber alcanzado.

Y no podia suceder de otra suerte: de nosetros habían recibido su educacion social y política, y como nosotros se han conducido al construir trabajosamente el edificio de su nacionalidad. No sería exijencia escesiva que rayaria ya en el ridiculo, que siendo auestros hermanos, alimentados por la misma madre, participando de nuestras esstumbres, hábitos y creencias, habiendo recibido nuestra misma enseñanza, habieran roto repentinamente con las tradiciones de más de tres siglos, demostrando cons-

cimfientos que no les hemos dado, principios que ho les hemos hiculeado, costumbres de paz, de orden, de progreso, que ni signiera hemos intentado difundir les?

Teso cuando nosotros estabamos dando a la Europa, al mundo entero, el ejempto de las mismas luchas, la misma pequeñez en las miras, la misma basta da en las opiniones, el mismo predominio, en na, del elemento militar, de due toda via desgraciada mente no hemos podido desprendento de mos comos comos

Entre la constitucion de las nacionalidades de la Amarica española y la historia de nuestro regimen constitudional, hay un completo peralelismo, una semejanza sorprendente y que raya en ideatidad. Aqui como alli, las
mismas subtevaciones militares, las mismas reacciones, el
mismo espiritu de banderia, la misma mmoralituat en la
administración, los mismos abusos, divisiones, distriblos
intestinos; en una palabra, el mismo espectáculo en anbos países, por más que nos separase la inmensidad del
Organo.

Si las profundas creencias que tenemos en los destinos providenciales de los pueblos, si la consoladora esperanza en la idea de que las naciones progresan siempre, a des peche del despotismo y de la tirania, no nos sostuviese, muchas veces hubléramos maldecido nuestra suerte, y creido como verdad innegable, que el destino de la familia humana es agitarse continuamente, a semejanza de las Danaes, en un trabajo inutil, construyendo el edificio de su felicidad, destruido siempre al intentar colocarle la tiltima piedra.

Esto seria renegar de la Previdencia y de la historia.

Hoy parece que se descubren nuevos horizontes de bienestar para aquellas comarcas tan feraces, tan risueña, tan favorables al desarrollo de la civilización humana: en donde una naturaleza, virgen todavia, brinda al hombre con los mas opimes frutos, y en donde todo debiera respirar paz y felicidad. El trabajo de constitución vá terminando, la epoca de oposición llega a su termino, las ideas germinan en todos los espíritus que se muestran sedientos de instrucción científica y moral, el ejemplo de les pueblos dignos y libres, la paz y el trabajo, haran lo demás. Plegue al cielo que huestras esperanzas se realican.

que nuestros prenósticos se cumplan, que nuestras aspira cienes no se desvanezcan, y que nos sea dado siquiera sa ludar con el corazon henchido de alegría, con el alma rebosando de ventura, la benanza que sigue á la tempestad, el sel radiante y pure de la paz y del contento, no nublado por los negros vapores de la tiranía y del despotismo, siempre funesto, ya vista el manto de armiño de los Césares, ya ostente el derado cetro de los Monarcas, ya amenace con la espada terrible de la dictadura!

Y entonces, á favor de la paz y del trabajo, desenvolveránse pro igiosamente en breve tiempo todas las fuentes de vida de las nacientes Repúblicas, fundadas con los fragmentos de nuestro poderío colonial; cesarán para siempre ódios funestos, y nos uniremos, no con los lazos de la dependencia, sino con los más santos é imperecederes de la fraternidad.

La distoria hene versale chan per chertes comurves, al mane que atres sen mindre, per elle con dendre. Ins bres mane que atres de la line bres de la line de comprese de la blace ma de les currers sen trena per c'io, nuevos l'estades que con tilas se bene fermante, expendentamente al Marti, ocupante desenfampes de monte con estada en didirectamente de la la chima se un didirectamente de la la consequencia con contra de la la contra contra de la la contra de la la contra de la la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la c

Est assention once on position of the confirmal of the time was to design the was to do only for the design of the confirmal as the confirmal design of the confirmal design of the confirmal of the confirmal design of the c

Fries prive, proportion on it is not now that the description of the description of the problem of the problem

As ellerge at a vocio el en que considerante esqueriula

que maestros promisticos so emplara, que muestras ospina ciomes no se disvancezcam, y montros est dado se presta sa librar en el cultada hencalso ad alegad, hencalso de rebesando de sentala. In bonados do alegado a la benyosetad, el sol reflame y pare le la pas y del concendo no mublado por los neglos vapores de la tiro en vadillospitamo, siempoe fanesto, ya vista el manto de anemas, ya estente el ... Anemas de los Césares, ya estente el ... Anemas de ya amenaco con la espada terrator de la dicidaral

Y ontonees, à favor de la per y del francja, desenververànce pro aglosamente en breve de'ngo m'es las fuentes de vida de las nacientes. Républican i miscus con 108 fragment si de nuestro poderfo enformet a cesaran para siempre énies funestos, y nos anyemes, no con les lazos de la depanaencia, sino con les mad ran en conjetuentes res de la fraterofdad.

La historia tiene predileccion por ciertas comarcas, al paso que otras son miradas por cila con desden. Los historiadores han dirijido su interés al ocuparse de la historia de las colonias modernas, y de los nuevos Estades que en cilas se han formado, especialmente al Norte, ocupándose siempre en segundo término de la América meridional, que yace en gran parte ignorada y descenocida.

Este descuido, cuya causa no podemos esplicar de otra suerte sino por el mayor interés que despierta la descripcion de aquellos países, que han alcanzado cierto grado de presperidad é influencia entre el sistema internacional, es más notable cuando dirijimos nuestra vista á las Repúblicas fundadas de los restos del vireinato de Buenos—Aires.

Estos países, ocupados en la laboriosa tarea de su constitucion, ne han podido dirijir sus miras hácia los trabajos históricos, que, si bien no faltan del todo, escascan bastante, especialmente en lo que se refiere á la épeca de la dominacion española, que descuidaron nuestros mayores. Esto hace que no haya todavía, acerca de los países que intentamos describir, un trabajo completoy conciensudo, que pueda dárnoslos á conocer en todas sus fases, con la exactitud y estension convenientes.

No el llenar este vacio cosa que consideramos superior á

nuestras fuerzas, sino el llamar la atencion hácia estos trabajos, nos ha pueste la pluma en las manes. Nuestra ambicion quedará satisfecha, si con estos apuntes despertamos algun tanto el gusto de otros ingénios, que contando con más elementes, pudiendo compulsar, quizá, fuentes de cuyo exámen nos hemos visto privados por la escasez de nuestros recursos y la incuria que hasta hace poco tiempo ha reinado en nuestros archivos y bibliotecas (1), completen nuestro imperfecto trabajo.

Considérese, pues, nuestra obra como un primer ensayo formado sin los necesarios elementos, y así quizá obtendremos la indulgencia de nuestras faltas, de los hombres sensatos que conocen las dificultades que se tocan para llevar á cabo estas empresas. El marchar por una senda casi descenocida, presenta muchas veces grandes dificultades que no pueden vencerse, sino contando con una voluntad enérgica y dispuesta a cumplir su fin, á despeche de les mayores obstáculos.

No desconocemos la multitud de requisitos que nos faltan para escribir una historia completa y que nada deje que descar, acerca de las Repúblicas de la Plata; pere tambien tenemos presente que no todas las empresas pueden juzgarse por la bondad de sus resultados, y que muchas veces se tiene en cuenta la sana intencion del que las acomete.

En nuestra humilde esfera no hemos descuidado nada de cuanto pudo acercarnos á la perfeccion relativa en el cumplimiento de nuestro propósito, no rechazando como mutil ninguna de las fuentes que hemos podido haber á las manos, hasta que un estudio detenido, y las leyes de la sana crítica, nos han dado á conocer su nulidad y poca impertancia.

Muchas veces hemos perdido el tiempo en nuestras investigaciones, despues de leer volúmenes enteres, con la

Digitized by Google

muchos años pensionado por el Cobierno español, viajando por las posesiones españolas y haciendo minuciosas observaciones, históricas, políticas, y relativas á las ciencias naturales. Los frutos de tantos años de trabajo, fueron interesantes, obras acarca de la mayor parte de nuestras posesiones de América, de cuyas obras, a pesar do haber sido costeadas por el Cobierno español, solo existe en la Biblioteca Nacional un precieso trabaje acerca de la Isla de Cuba.

mira de encontrar algun hilo conductor en nuestra marcha; otras los resultados han escedido a nuestras esperanzas, lo cual debia suceder al ocuparnos en trabajos históricos cuya bibliografía no está aún formada.

Los historiadores contemperáneos a la conquista, las obras publicadas por los viajeros más ilustrados, las co-lecciones de periódicos políticos, literarios y científicos, nos han suministrado los datos necesarios para la obra que damos á luz. No descuidamos tampoco el examinar detenidamente las obras modernas que se han ocupado en asuntos que se rozan de una manera más ó menes indirecta con la historia de las Repúblicas bañadas por el Rio de la Plata y sus afluentes.

Con respecto á los acontecimientos que se refieren al descubrimiento y conquista de aquellos países, merecen especial mencion los historiadores que citamos á continuación. Ocupa el primer lugar entre todos, tanto por su valor histórico, como cronológicamente considerade. Ulderico Schimidels, que concurrió como simple seldado á la conquista de estos países, formando parte de la espedición que salió de España en 1534. Permaneció en el Rio de la Plata por espacio de veinte años, al cabo de los cuales, restituido á su pátria (Stranbingen de Baviera), escribió en aleman los hechos de que fue testigo presencial.

La historia de Schimideis es muy importante, y quiza la más recomendable de todas las que se refieren a los acontecimientos primitivos de la conquista. El haber escrito en Alemania, lejos de toda presion interesada; el haber presenciado gran parte de los acontecimientos que narra, y la posibilidad en que se encontraba de adquirir datos seguros acerca de los restantes, son una garantía de exactitud. Notase en toda su obra un carácter de ingenuidad, que contribuye á hacerla más recomendable, pues siempre será de gran interes todo cuanto se refiera á las energicas sensaciones que aquellos atrevidos aventureros debieron esperimentar ante una naturalesa viegen y salvaje, no hollada todavia por la planta de hombres civilizados.

Como consecuencia necesaria de la peca il ustracion de Schimidele, ebservames en va historia algunos errores, els fos producidos por la malicia y el interes de desfigurar la verdad, sine producidos por la ignorancia y por el deseo de aumentar la gloria de los espedicionarios, con exageraciones é inexactitudes. Sin embargo, estas inexactitudes desaparecen bien pronto á la luz de la sana é ilustrada crítica, lo que no siempre sucede con las invenciones y adulteracion de la verdad, originadas por el espíritu de partido.

Teniendo presentes estas circunstancias y rectificando los nombres de las tribus indígenas y de las comarcas, que se hallan algun tanto adulterados y confundidos, es de grande interés la obra de Schimidels para la historia primitiva de los territorios, que en otro tiempo formaban el vireinato de Buenos-Aires.

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, nombrado Adelantado de aquella comarca para proseguir su conquista, escribió tambien unos comentarios referentes a la historia de su gobierno, que solo duró dos años. Deben examinarse con mucha reserva atendidas las circunstancias que concurrieron en su autor.

Fué tachado de escesivamente cruel y severo con sus gebernades, hasta el punto de haberle enviado preso á España, á dar cuenta de los abusos que se le imputaban, y despues de haber examinado el Supremo Consejo de Indias el proceso que contra él se habia formado, le sentenció á la pérdida de su cargo y á echo años de presidio en Africa. Esta sentencia, sin embargo, por su escesiva dureza, no llegó á su cumplimiento. A consecuencia de esta condena, escribió Alvar Nuñez sus comentarios, en los que, como es natural, trata de reivindicar su conducta allende el Atlantico, cayendo con frecuencia en la escuridad y contradiccion, al esplicar ciertos hechos, especialmente los que se refieren a las causas de su prision.

Esta historia no vio la luz hasta bastante tiempo despues de escrita, sirviendo sin duda el manuscrito para la que casi al mismo tiempo dio a luz Antonio de Herrera en Madrid, y que debe consultarse tambien teniendo presentes estas circunstancias.

Tambien merece consultarse, atendida la escasez de fuentes, La Argentina, poema en verso por Martin del Barco, que formo parte de la espedicion del año de 1573. Claro es que no es escaso el autor en exornar la marra-

Digitized by Google

cion de su poema de multitud de acontecimientos inverosimiles, circunstancias increibles con que creyó opertuno adornar su poema y darle mayor interés y valor poético, Teniendo presentes estas circunstancias, puede consultarse con fruto, y aun servir para la aclaracion de algunos acontecimientos algun tanto oscuros y contradictorios (1).

Otro de los espedicionarios en aquellos países, que al paso que esgrimia su espada para contribuir á la conquista, manejaba la pluma para consignar los principales hechos que presenciaba, fué Ruiz Diaz de Guzman, sobrino de Alvar Nuñez. En su historia, al lado de acontecimientos verdaderos, encontramos relaciones maravillosas, exageracion palpable en las batallas, y una tendencia notable á honrar la memoria de su tio, imputando á otros la falta porque se le habia condenado. Eso debe bastar para que seamos muy circunspectes en el examen de la historia de Ruiz Diaz, y tratemos de compulsar la narracion con la comparacion de otras fuentes, si no queremos ser víctimas de los errores en que abunda en lo que se refiere a la conducta de Alvar Nuñez.

El Padre Lozano, de la Compañía de Jesus, nos ha dejado tambien una historia del descubrimiento y conquista del Rio de la Plata. Sirvióse para la formacion de su obra, de los autores de que llevamos hecha mencion, si bien las escasas nociones geográficas y el poco conocimiento del país, le hacen incurrir frecuentemente en gravisimos errores y en faltas imperdonables. Por eso en vez de correjir los autores originales de que se valió para su ebra, aumenta los errores de estos con otros nacidos de la mala inteligencia de las fuentes, y los que le sugieren su afán por reivindicar la memoria del Adelantade Alvar Nuñez.

El trabajo más concienzudo, ilustrado é importante acerca de la descripcion de estos países, y su historia durante el primer siglo de la conquista, es el que debemos al celebre español don Félix de Azara, autor de varias obras que se refieren á la flora y a la fauna del Paraguay y del Rio de la Plata, y que fueron apreciados con justicia por los naturalistas estranjeros de más fama y renombre.

<sup>27(1).</sup> Su yalor poético es insignificante.

Don Félix delAsara, brigadier de la real armada, y qué esploró aquellos paises por espacio de veinte años con escrupulosidad y exactitud, que escudriñó con inusitado comere los archivos de las ciudades de la Asuncion. Santa Fe. Corrientes y Buenos-Aires, nos ha dejado la mejor historia de aquellas comarcas, en lo que se refiere á su descubrimiento y conquista. Disfrutando en aquel país de las ventajas que para su esploracion le proporcionaba la importante posicion oficial que desempeñaba (1), las ptilizó todas en favor de las ciencias históricas y naturales. Resplandecen sus obras por la escrupulosa exactitud que en ellas reina, por la imparcialidad ilustracion y rectitud de les jueces, y la elevacion de miras en lo que se reflere a las consideraciones económicas políticas ly pociales (\$) ay or super outtened of manage a lacker and ...Si los ilustrados consejes que este capañel dirijió sieme pre al Gobierno acerca de las mejoras que en nuestras colonias debian introducirse, se hubiesen atendido, etra gniză hubiera sido su sucres y en vez del odio que nos profesan, justo castigo de aucetros desaciertos nos mirarian con el agradecimiente que engendran los beneficios.

Es lástima que no se haya publicade, para bim de la niencia geográfica é histórica, el preciseo mapa topográfico que levanto del cumo del Paraguay, Paramé y Uruguay, y de las comarcas que estos grandes nies encierras. En el presidió la exactitud, pacida de la observacion de las latitudes, que caracteriza todos sus escritos. Y, es tanto más lamentable que tan concienando trabajo so hubiese estraviado en las dependencias del Gobierno españal, adoude le remitió, pues las observaciones geográficas de aquellos paises, y los pocos mapas que de ellos tanemos, están formados sin los suficientes conocimientos,

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Comisario español en la cuestion de limites que dividia à las Coronas de España y Portugal en 1780. Vocal de la Junta de armamento y defensa de Indias.

<sup>(2)</sup> El señor Magariños y Cervantes, en su obra sobre las Repúblicas de la Plata, trata con escesiva dureza á don Félix de Azara, con especialidad en lo que se refiere á la conducta de Alvar Nuñez, á quien justifica por completo, á pesar de la significativa sentencia del Consejo de Indias. Del mismo modo juzga á este escritor al ocuparse de los jesuitas, delquienes el señor Magariños se muestra partidario.

hasta el punto, que en ellos apenas se marca con alguna proximidad el corse de los grandes rios y el asiento de las principales poblaciones.

de lo relativo à las misiones jesuiticas, hemos tenido presente las historias formadas por los mismos Padrés de la Compañía, y la estensa obra sobre la historia del Pamagnay y misionos de Charlevola, publicada en Paris en 1766, el cual se muestra escesivamente panegirista de la conducta de los jesuitas en el gobierno de comunidad que en las situdas misiones introdujeren. Este sistema es vivamente com batido por Azara, pues quitando á los indicio todo incentivo y cutímulo al trabajo, hacía languidecer las reducciones (1) y las tenia en perpétua tutela:

Bu lo relativo à la cuestion de limites entre los Gobiernos español y portugués, cuestion apenas terminada, y
que ecasione la formation de un Estado independiente en
la crilla izquienda; llamado República Oriental del Uruguay, hemos consultado además de los trabajos de Gregorio de Fanes (2) y del abate Felipe Salvador Gifá (5) la
listoria de la casa de Borbon por Guillermo Coxe.

En el trascurso de la obra fromos apuntando también las distintas fuentes que nos han guitado en nuestró camiso, pues no desconocemos la importancia que esta clase de anotaciones tienen en los estudios listóricos. Si no hemos podido consultar tede cuante se refiere a la historia de estas comarcas, ho es nuestra teda la culpa; algo de toca a nuestras bibliotecas; que; riquisimas en cierta clase de obras, cureten cast por completo de libros medernes, con gran perjuicio de nuestra ciucación literaria y científica, por los interesentes dates que encierran algunas, hoy que tanto se ha desarrellado la crítica y la filosofia de la historia.

Sentados estos necesarios preliminares para dar á conecer el plan, fin y tendencia de auestro trabajo, empetaremos à narrar la historia de los primeros descubilimientos

<sup>(1)</sup> Este nombre se daba á los pueblos fundados por los jesuitas, de cuyo gobierno se habian encargado.

<sup>(2)</sup> Enscyo de la historia civil del Paraguay. — Buenos-Aires: 1816, 3 vol. en 4.0

<sup>(3)</sup> Ensayo sobre la historia civil y religiosa, etc., de los reinos y provincias españolas en la América Meridionali 2 vol. en 1.

y conquistas en el Rio de la Plata. Esta historia está llena de rasgos de audácia y valor que demuestra hasta dónde raya la temeridad de los hombres, siempre que se encuentran movidos por un poderoso é irresistible estimulo.

Hay épocas en la vida de los pueblos de concentracion; otras de gran espansion en las que se trata de establecer relaciones con el esterior. Este carácter dominó en el siglo XV en todos los pueblos de Europa, especialmente en España y Portugal, los primeres poderes coloniales de la moderna historia que dejaron muy atrás á los fenicios, griegos y cartagineses, si no por la poblacion y cultura de sus colonias, al menos por la gran estension del territorio conquistado y sometido al despótico yugo de la Península Ibárica.

protection of the content of the con

### PERMITSIA POLICE ON TACETHE LAS REPUBLICAS DE LA P

#### فأأذ الطاراة التراج فالمعقد والانتجاز وووي (PARAGUAY, URUGUAY

#### his was at our day of the control of my rather on the Y CONFEDERACION ARGENTINA Company of the company of some states as a second and the large constraints

A Crima Costa Corp. Marries - Color Corp. A

e de la compansión de l

## CAPITULO PRIMERO

#### r in the real of the second of the second of the the land of PESCRIPCION GEOGRAPICA TELESTRAL DELLA The profession of the state of the survey

Brodnesion of limites Clima. Rios. Cataratas. Laros. Producciones espontáneas. Bosques. Feracidad del terreno.

and the first property of the extremely appropriate the state of

wanter or on the water of the control selection Un espanio de más de 260,000 leguas cuadradas, limitado al N, por las llacuras del alto Perti y por las montanta del Brasil, hacia las provincias de Matto-Gresso, San Pable y.Rio Grande, al S. per la tiorra Patagonica, al E. por el Oceano Atlantico, y al O. per les Andes de Chile; tal es el pais que intentamos describir. Este vasto territorio, que ninguna cordillera atravicsa, presenta inmensas lianuras cubiertas de plantas gramineas, que ofrecen abundante pasto à innumerables rebaños, y solo per los limités del Brasil y per al O. es el país algun tanto montueso, debido a las ramificaciones de las montañas brasileñas de Matto-Grosse, y a la cordillera de los Andes, natural limite entre el antiguo vircinato de Buenos-Afres y la Republica de Chile. The same applies

En catos sitios, y en las crillas de los caudalosos rios que atraviesan esde comarcas, se enchentran grandes bosques é impenetra bles selvas, que con sus arboles seculares, unidos y entrelazados entre si como les hilos de una espesa y camplicada urdimbre, presentad un obstaculo casi insuperable a los rayes del sol, al paso que los arbustos y malezas detisnen al atrevido viajero, que solo puede serised an estreche sendero con el ayuda del hacha.

Por medio de estas llanuras, siguen su curso de Norte á

Mediodia rios, caudalosos, atravesando i centenares de deguas, recibiendo multitud de afluentes, y buscando el Rio de la Plata, que les sirve de desembocadura en el mar. Estas comarcas son tan poco accidentadas en general, y presentan tan poco desnivel, que las aguas del Rio de la Plata se introducin 70 leguas por el Parana cuando los vientos E. y SE. elevan siete ú ocho piés las del primere.

A causa de esta gran planicie, muchos rios y arroyos se detienen en su curso formando lagos, que los rayos del sol evaporan ó cuyas aguas beben las arenas de los desiertos

sin haber llegado al mar ni a otros rios.

El clima es en general templado y sigue en su variacion las latitudes, pues hay poeas causas que influyan en la di-· ferencia de los climas, siendo muy poco sensible la elevacion sobre el nivel del mar en países tan poco montaño sos. Pero ann más que cualesquiera otras causas, influyen en la variacion de temperatura los vientos que soplan con impetu estraordinario, algunas veces, causando daños terribles. Cuando el viento es N., hace siempre calor, cualquiera que sea la estacion, pues atraviesan primero la zona tórrida, y el S. o SE, hace bajar la temperatura de un modo sensible, aun en los meses más caluroses del estio. Es en general la temperatura escesivamente humeda, sin que esta circunstancia influya de una manera desfavorable en la salud, pues con dificultad encontramos en ambas Américas países más sanos y más idóneos para la aclimatacion de les europees.

Este pais, a pesar del nombre que lleva, es el menos rico en metales preciosos, y solo la estrema codicia de los primeres descubridores, que en todas partes buscaban con afanoso empeño el oró y la piata, pudo darle este nombre, que los descubrimientos posteriores y las investigaciones más esquisitas no pudieron justificar. Algunos objetos que de estos metales observaron los primeros españoles, y que, á no dudarlo, provenian de los países situados al NO., ó sea el alte Perú, fué sin duda la causa de la denomicacion que recibieron estas comarcas! Por otra parte, la ciencia económica de aquellos tiempos, confundiendo el aigno con la verdadera riqueza, disculpa algun tanto el cedicieso afan de los conquistadores. Tres grandes rios, que al reunime toman el nombre del

Per medic de estas, fraums, signer a anno ac Norte a

Digitized by Google

rie de la Plata, riegan estas Hanuras con sus inmensos caudales y forman el rio más ancho del mundo. No podemos detenernes a hacer especial mencion de todas las corrientes que discurren por estos países; algunas pasaremos en silencio que igualan y aún sobrepujan á las mayores de Europa. Estos rios siguentes su curso la dirección de Norte a Mediodía, lo que indica claramente la mayor clevacion de la zona tórrida Austral, en donde tienen su nacimien to, coa respecto á la zona templada meridional.

La mas occidental de estas tres principales corrientes tiene el nombre de rio Paraguay, y debe su origen a va va rios arroyos que nacen en la sierra del mismo nombre en el territorio del Brasil, hacia los 18º. 30. de latitud Atistral. Dirije sus aguas hacia el S. y se une al Parana, cerca de la ciudad de Corrientes, & los 27º 27º Si bien su cauce es estrecho, arrastra en su curso grán caudal de aguas, hasta el punto que los deshielos y avenidas jamas llegan à enturbiarle. Tiene sus crecientes periodicas, que aumentan casi insessiblemente desde fines de febrero hasta junio, en que el snivel de las agass disminuye con las misma pausa. Estas circunstancias, y la falta de saltos y arrecifes, le hacen propio para la navegacion en la mavor parte de su curso, suministrando al comerció de aquellos países un gran elemento de prosperidad v ประชาสาราชาสาราชิสเตา desarrollo.

El Parana, de quien es tributario el Paraguay, nace tambien en las montañas del Brasil, hácia los 17º 30º 1800 de latitud Austral. Sus primeras vertientes en gran numero, dirijense hacia el S.; mas luego, al reunirse para formar el rio, ce inclinan visiblemente al O., hasta que hácia los 24º vuelve á tomar la dirección Sa En todo sa in curso recibe affuentes considerables, entre los cuales sabe cuentan el Iguazu, el Paraguay, que ya hemos descrito. y el Urugay, del que haremos también algunas indicaciones. Entoness el caudal de sus aguas puede calcularse acaso mayor que el de todes los rios de Europa, deset embocando en el mar por una abra grandisima de máse? de 40 leguas de ancho. Este último trozo, desde la reunion de-los tres grandes rios Paragnay, Uruguay y Parsná, y 1 que debia llevar el nombre de este último, per ser su afinente más considerable, fué llamado por los primeres:

descubridares. Rio de Selis, y pesteriormente. Rio de la Plata.

Como el Parana corre, por países más accidentados ques el Paraguay, es mucho mayor la violencia de sus aguas hagta el punto de formar varios, saltos, arrecifes y caten ratas que dificultan en gran parte la navegacion. El salto mas considerable de todos, es el que tiene el nembre de. Salto de Guaira, inmediato, a la antigua provincia de estoli nombre, espantose despeñadere, del que la meinr descripcion no puede dar ni la más remota idea. El nios questiene en aquel punto cerca de 5,000 yaras de apebura redúceses de repente à un solo cauce de 70, por dondes entran tedas: las aquas, precipitándose con una furia hourible, como sis intentasen desquiciar, el centre de la tierra. Esta parecen temblar bajo los piés del viajero que se atreve é acercarase a aquellos parajes, mientres que los vapores y el rocio que en inmensa columna eleva el choque, ferman, heridos por los rayos del sol, multitud de arcos iris vivísimos y trepidantes. Con dificultad, concebiríamos espectagulo más grandioso que el que forma aquella colosal... cascada, que al despeñanse inunda de copiosa lingiados : contornes, produciende un terrible estrépito, que se dejau oirpor capacio de muchas leguas.

Finalmente, debemos ocuparnos deb Uruguay, que es a de los tres el más oriental y el de curso más violento. Prosto senta pa que camino, multitud de saltos y arrecifesique difigultan un navegacion, haciendole solo practicable has ta los 219 23% 5% de dutitude

Retastres grandes enrientes, que marchan; segundejames indicado, de Nortas Mediodía, constituyem los principales afluentes del Rão de la Plata; que deberia llamara de secarata del nombre de su afluente más considera bles presentant reunidos que descrivel vintento a de na vegacione fluvial de más de 1,000 leguas, sin conta peconotros tribus verajos de mener consideracion, como el Salado, Pilcomare yo, Bermejo, Rio-Negro, y una multitud de otros que dos sestes chos límites de nuestra descripcios nos obligan a se pasarios silencios Los principales lagos de este dilatado de país, están formados en su mayor parte por el desborda de miesto ó filtracien de los rios; sus aguas, que se evaporan que to dilatado de casi totalmente con las estaciones cálidas, no permiten la secondo de las estaciones cálidas, no permiten la secondo de la estaciones cálidas, no permiten la secondo de las estaciones cálidas, no permiten la secondo de la casi totalmente que la estaciones cálidas, no permiten la secondo de la casi totalmente que la casi de

navegación, y son causa de que vejeten multitud de plantas acuaticas, convirtiendo estos sitios en otros tantos inmensos pantanos, que roban a la agricultura espacios

mucho mayores que algunos reinos de Europa.

El mas importante es el llamado de los Taraies. Reconoce por origen el desbordamiento de las aguas del Paraguay, que en la estación de las lluvias no puede contenerlas en su cauce. Su figura no puede determinarse con exactitud y precisión, pues depende de la mayor o menor abundancia de las lluvias en distintos años; però en general
abraza el inmenso espacio de mas de 160 leguas de longitud, con una anchura media de 160 dejando atsidos muchos cerros con otras tantas islas, en las que la imaginación calenturienta de los primeros conquistadores, escitada por el acseo ardiente del oro, coloco el fabuloso Donapo. Este lago está seco gran parte del año, cubierto de
espadaña, juncos y otras plantas acuaticas.

Otras lagunas de menos estension, si bleu son permanentes todo el año, tamporo son a proposito para la navegacion por su poco fondo, que solo permité pequeñas cas noas sin quilla: Tales son la Mandiho al N., la Ibera al S. del Parana, la Miri, la Manginera y otras muchas

que no podemos detenernos á describir.

Dejamos indicado que la mayor parte de aquellos paises son llanos, arcillosos, y en algunos parajes areniscos, lo que determina una grande uniformidad en las producciones espontaneas de la tierra. La diferencia de temperatura, solo perceptible à muy largas distancias, es tambien una de las causas de la poca variedad que se advierte en los vejetales de aquellas comarcas.

En gran patte pueblan las llanuras, plantas gran mineas, formando una en bierta tamespest, que no permiten ver el suele, sind en los cantinos y en los arroyos en u sados por las lluvias. En las cañadas y patajes humbe dos, crecen con inustada profusion espadañas, alciras, pitas y cortaderas. Al secarso estas plantas, acten pe garles fuego, para que los nuevos retoños sirvan de alimento a los ganados, y entonces arden por espada cio de muchos dias estas llanuras, hasta que el fuego se detiene en las orillas de los rios, pantanes y besques, pereciendo muchos pajaros, insectos y reptiles, que

las águilas y gavilanes comen con gran voracidad.

En los bosques, que por lo regular están situados á las orillas de los rios y en la parte N. de estas regiones, que es el país más montañoso, crecen muchos árboles de maderas variadas, la mayor parte de gran utilidad para las construcciones navales, muebles y utensilios, de mayor duracion, algunas de ellas, que las de Europa. Entre estos árboles, pululan multitud de enredaderas que dificultan el transito por aquellos bosques, y plantas parásitas, que dan mayor variedad á aquella frondosa vejetacion.

No podemos concluir esta ligera descripcion, sin mencionar el árbol que produce la yerba del Paraguay, llamada tambien Maté ó té del Paraguay, de la que se hace en la actualidad gran consumo en la mayor parte de la América meridional. Críase en los bosques de los rios y arreyos afluyentes del Paraná y Uruguay, en los que vierten sus aguas en el Paraguay por la parte del Este. Produce una flor blanca de treinta á cuarenta pétalos interpolados con otros tantos pístilos. Tuestan las ramas de este árbol ligeramente, desmenuzan sus hojas, que depositan en receptáculos bien cerrados por algun tiempo para que adquiera buen gusto.

Estos países son los más idóneos de todas las Américas para la aclimatacion de los frutes de Europa. Así es que se cultivan en ellos los cereales, legumbres, frutas, y la vid, que en algunas partes suele dar escelente fruto. Sin embargo, sus habitantes son poco dados á la agricultura, y prefieren la cria de ganados, que con menos trabaje les proporciona los productos europeos á cambio de pieles, sebo, carnes saladas de los inmensos rebaños que pacen en aquellas dilatadas praderas. La agricultura exije además países más poblados, no pudiendo presperar con una exigua poblacion que solo corresponde á 16 habitantes por legua cuadrada.

En el trascurso de esta obra iremos viendo los cambios operados en el modo de vivir de los habitantes de estas comarcas, los que el sistema colonial de los españoles pudo haber motivado, y el estado á que en la actualidad han llegado, tanto la agricultura como la industria, las artes, y todos los demás elementos de la civilizacion y vida de los pueblos.



# s of value of the CAPITULO II. The sales of the sales

an etamana olike vi paarinad arriotek ookke, sekeri sake aske osket Heriotek arriotek ats Laderhaan neoospeling oo laan in sake olike ni Jeografi seriil randa esti sake ar elatina en tiden esti olike ookke.

1.1.1 \$1.42 mgs (3.4.1 t) \$1.50 mgs (2.50 mgs)

The last are are serviced in the service of the ser

Primitivos pobladores.—Guaranis.—Usos.—Costumbres.—Charrass.—Garácter belicoso.—Pampas.—Guanas.—Payaguas, etc.

in a file with a mineral crease of the contract of a contract of the contract

Los indios cários ó guaranis, ecupaban la mayor parte del país situade desde la parte septentrional del Rio de la Plata hasta el Orinoco, entre cuyes individuos estaban interpoladas otras distintas tribus, que diferian entre si en la lengua, habitos, costumbres y genero de vida. De todas estas tribus, la Guarani, más numerosa, era tambien la de costumbres más humanas y habitos más dulces, hasta el punto de sujetarse cási sin oposicion al yugo de los primeros conquistadores, y recibir con más docilidad sus instrucciones, sus costumbres y su religion.

No formaba cuerpo político como la nacion mejicana, y ai bien le corresponde el honor de ser una de las seis ó siete naciones principales de la América meridional, jamás llegó al grado de civilizacion que alcanzaron los muyscas de la Colombia, educados per su dios Bochica ó los quichuas del Perú, sometidos á la dominacion de los Incas, descendientes de Manco-Capac.

Cada pueblo ó tribu era independiente de los demás, y recibia distintos nombres, lo que ha dado márgen á que algunos escritores los considerasen como distintas naciones; pero la comunidad de lengua, la analogía de costum.

bres, y más que todo el ser la única de aquellas razas en quien ha germinado de algun modo la semilla de la civilizacion europea, nos dá la clave de su unidad y comunidad de origen. Per eso la reconocemes siempre, aunque aparezca bajo los distintos nombres de Imbeguas, Caracarás, Mongolas, Timbus, Cerondas, Colastines y otros muchos que sería prolijo enumerar.

Más dados que las demás tribus á la vida regular y á las habitaciones fijas, ocultaban empero sus pueblos é tolderías en la espesura de los bosques, y solo cuando no tenian que temer la peligrosa vecindad de algunas razas belicosas, osaban situarse en medio de campiñas despejadas. Entonces los grandes espacios desiertos que les circundaban, les ponian al abrigo de las accelanzas de efros pueblos más dispuestos á la guerra y al pillaje.

Cultivaban con algun esmero varios frutos del país, como la calabaza, el maiz, la batata, la mandioca y el maní, y con mucha frecuencia los primeros conquistadores, debieron á la generosidad de los guaranis, el no perecer de hambre en medio de aquellas inmensas sábsaga (1), con accordante esta contrata en la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la cont

La miel, las fratas silvestres, las avec y mente que calnaban, y algunes pescades cojidos por medio de fierbias o con anauclos de madera endarecida, serviantes tambien de alimento, especialmente à los que habitaban en los bosques y en las orillas de los rios y arroyos.

En aus habitaciones reina muy poea limpieza, y menos éndea ann en sus vestidos; que consisten generalmente chi algunas pieles, ó alguna grosera telà de algudon, con la que tratan más bien de pagar un tributo al frio que al pudor, pues es frecuente, que en las estaciones calurosas y en les países cercanos a los trópicos, rechacen todo vestido.

Pinthhansa el supres de mil estrañas maneras, y horas da han el lá bio inferion con un pedazo de gome trasparente de ugas guarro pulgadas de dougitud; y con un travesano que le impedia salirsa del agujero.

Eggp, bestants bien conformedes; de cjos pequeños; no may a bientos incentos in brillantem; de distributos blums

<sup>(1)</sup> Este nombre reciben aquellas estensas llanurae, desden que se ha generalizado el uso de la lengua castellana.

eos, bien alineados y muy persistentes, a pasar de ser perjudicial el clima al aparato dentario, de los europeos; de cabelle tupido, negro y lácio, y estremadamente persistente tambien; la estatura proporcionada, y la mano y pié pequeños.

En cuanto a la parte moral, sufridos, poco comunicativos, y sin manifestar en el rostro los sentimientos de que su ánimo se encontraba poseido: el semblante es además frio: triste y abatido, hasta el punto de no mirar cara á cara á la persona con quien hablan. Todos estos detalles que entresacamos de los historiadores contemporáneos y de los viajeros más ilustrados (1), concuerdan notablemente con la historia del descubrimiento y conquista.

Las distintas tribus y pueblos, gebiernanse, segun hemos dicho, con absoluta separacion unos de otres, a es que puede, llamarce Gobierno la Asamblea formada por los varones, cabezas de familia, que se juntan todos los dias, á deliberar ó á dirimir sus contiendas. Sucedia con gran frecuencia, que las partes contendientes no se dabam por satisfechas con la resolución del Consejo Supremo de la nacion, y entonces recurrian como última apelacion, á los golpes y al pujilato; hasta que cansados se separaban pacificamente, siu que el asunto tuviera mayor trascendencia, que el salir los combatientes con algunos dientes de menos, ó las narices y la boca ensangrentadas.

El jefe de la tribu, llamado Caziquo, influye poderosammente en las deliberaciones de la Asamblea, y llega hasta haser adoptar su dictamen, siempre que goce de la repustacion de sagáz, avisado y valiente. Su dignidad, la trasfiere, á sus hijos mayores; pero no se distingue de los domás de su tribu, ni en el vestido ni en las insignias. Tiene que trabajar para vivir, sin que le sea lícito exijir consideracion alguna, ni gravar á sus súbditos con carga ni subsidio. En caso de poca idoneidad, pueden elejir otro.

La cuanto á religion, no encontramos noticia alguna en los escritores que de estos países, se ocuparon en los distintos tiempos, y si no fueza porque repugna á la razon el que estos pueblos, que empezaban algun tanto la vida ci-

<sup>(1)</sup> Entre etres, dou Félix de Azara, brigadier de la Azara de la Azara de la Carara del Carara de la Carara de la Carara de la Carara del Carara de la Carara del Carara de la Carara de la Carara de la Carara del Carara de la Carara de la Carara de la Carara de la C

vilizada, hasta el punto de dedicarse á los trabajos agricolas, no tuviesen la más ligera nocion de un Ser Supremo,
cási nos veríamos en la necesidad de negarles por completo toda clase de crencias y prácticas religiosas. Pero la
historia, mostrándonos puebles más sumidos todavía en
la vida salvaje que los Guaranis, con algunas nociones de
la divinidad, nos induce á creer que la observacion de los
primeros conquistadores, no fue lo suficientemente ilustrada para conservarnos memoria de su religion y
creencias.

Difieren de todas las demás tríbus en la lengua, que es incomparablemente más rica que los demás idiomas de aquella parte de la América; pero es tal la abundancia de sonidos guturales y nasales, que no puede escribirse con nuestro alfabeto. Sin embargo; con la ayuda de algunos signos supletorios convencionales, los jesuitas han conseguido publicar un catecisme para la conversion de los indios y una gramática. Este trabajo tenia en un principio gran importancia, por ser el pueblo Guarani el más numeroso de todos, y su lengua la más estendida, aun entre otras distintas parcialidades.

Despues del puchlo Guarani, debemos ocuparnos de otros tambien muy importantes, pues que juegan un papel principal en la historia del descabrimiento y conquista de estas regiones.

Los Charruas ocupaban en la costa septentrional del Rio de la Plata, todo el espacio comprendido hoy entre Montevideo y la colonia del Sacramento; y si bien en alguna de sus costumbres tienen analogía con los Guaranis, difieren esencialmente en el idioma, y más que todo, en la ferocidad y hábitos guerreros, que los hicieron temibles, no solo á los primeros conquistadores, sino tambien á otras tríbus indígenas, que llegaron á esterminar casi completamente.

Molestaren con incesantes acometidas à los portugueses fundaderes de la colonia del Sacramento, y la misma conducta belicosa observaren con los españoles, que principiaren á fundar la ciudad de Montevideo en la orilla isquierda de la Plata, à treinta leguas de su desembocadura en el Atlántico. Usaban en la guerra la lanza y fiechas, siendo tan impetuosos en su acometida, que solo se les podia contener con un fuego muy nutrido y certero, que les diese á conocer, por medio de grandes pérdidas, la superioridad de las armas europeas.

Fueron quizás de todos los pueblos de la América meridional les que derramaron más sangre española, y los que más trabajo costó reducir, pues huian con espantosa rapidez, reuníanse precipitadamente para el ataque, moestando á los españoles con incesantes emboscadas y ardides de guerra.

Sus moradas consistian, como entre tode pueblo nómada, en toldos hechos de algunas estacas clavadas en tierra y cubiertas de pieles é ramas, en donde duerme toda una familia sin separacion de sexos ni edades. No eran, como los Guaranis, dados á los trabajos agrícolas; sino, por el contrario, vivian de la caza y de la pesca, que preparaban en asadores de madera, colocados fuera del toldo al aire libre.

Desconocian toda desigualdad de clase y de gerarquia.

De semblante inalterable, frios y silenciosos, jamas prorumpian en ruidosas manifestaciones de dolor ni gozo, hasta el punto de sufrir los mayeres tormentes, sin proferir una queja y sin manifestar su alegría por medio de bailes, juegos, ni otra clase de fiestas. En cuanto a gobierno, eran enteramente parecidos a los Guaranis.

En la opuesta orilla del Rio de la Plata y las inmensas llanuras que se estienden desde el sitio que ocupa hoy : Buenos Aires y el Rio Negro, habitaban los Pampas, que ilos conquistadores apellidaron Querandis.

Disputaron estos indios con indecible censtancia y valor el terreno á los fundadores de Buenos-Aires, hasta el punto de obligarles por dos veces á desistir de su empresa y abandonar la ciudad que no podian defender.

Usaban en la guerra una especie de dardo ó lanza corta de madera, endurecida por el fuego, con la cual herian á sus adversarios desde cerca; lanzándola con gran impetu, cuando se encontraban á mayor distancia. Pero su arma más terrible, la que causa mayores estragos, son sus bolas, fermadas de piedras redondas, forradas de pied y sujetas por tiras de cuero. Hacianlas girar con gran impetu y fuerza por encima de la cabeza, y las lanzaban con estraordinaria destreza contra los enemigos, que

no podian resistir la gran violencia de tan terrible de choque: (1)...

Lucgo que se propagaron por aquellas inmensas llanteras los cabaltos flevados por los primeros conquistadores, adquirieron otro poderoso medio de resistencia con el uso que de ellos hicieron en la guerra. También se apoderaban de las vacas silvestres, que resultaron de las lleuvadas por los primeros conquistadores, y luego les sirvies ron de alimento. La poblacion de Buenos-Aires ha tenido que luchar constantemente contra estos terribles habitatidores de las immensas sabanas, y se puede decir que aum hoy dura la lucha, que solo concluira con la población sucesiva del país.

Sus habitaciones en nada difieren de los toldos ya citados, viviendo en un principio de la caza, y luego de los 
numeroses rebaños de ganado vacuhe, que se propagarón 
por aquellas interminables praderas.

Otras tribus de indies, que por su importancia y gentro de vida no podemos pasar en silencio, son los Guanas, que habitaban el país comprendido entre los 20 y 22 grados de latitud Austral al Occidente del rio Paraguay. Dividiante en varias parcialidades algo distintas entre si, pero que convenian en los rasgos característicos de tribu.

Sus casas o toldos, formadas de estacas clavadas en el suclo, con la techumbro de pajas bien atadas entre el, forman en cada uno de sus pueblos una plaza cuadiada. Eran hospitalarios, y menos ellvestros que todas las demás tribus, escepto la Guarani, aunque más fimpios y aseados que estes. Dedicabanse tambien al cultivo de la tierra, contratam matrituonios regulares, y eran bastante idónicos para recibir con provecho los gérmenes de la civilizacion.

No sen affetonados a la guerra, y selo se ocupan en la defensa cuando se ven atacados; pero entonces lo hacen con valor, matande de entre sus prisioneros à todo varen adulto, y conservando solo las mujeres y niños.

Concluiremos estas ligeras nociones hablando de los "Payaguas, que en opinion de algunos historiadores, dicron"

<sup>(1)</sup> Más adelante espanemes las rasenes en que nos fundados, para hacer el uso de las bolas y al lazo, anteriores á la contruista; a pesar del contrario distamen de Azara. (Vesse el cap. XXIV, parrafe 3.2)



mio, desde los 20º hasta el punto en que se roune con el Raraná, y se dedicaban á la pesca en pequeñas embarcacinaes ó piraguas que manejaban con estremada destresa.

Diridiase esta tribu en varias porciones, y usaban un sidioma diferente de todos, y estrema lamente macal y gusural, hasta el punto de haberse resistido á los descres. En muchas de sus costumbres son parecidos á los demás indios de que nos hemos ocupado; pero viven especialmente de la pesca, que sazonan en vasijas de barro muy pintadas, pero de forma poco simétrica.

e Sus toldes ó habitaciones, en nada se diferencian de las de los demás indios; situándolas, por lo regular, á orillas de los rios y arroyos, pues segun dejamos indicado, se alimentan especialmente de la pesca.

Además de estas diversas tribus, que eran las principales, tanto por su estension como por las diferencias características que en ellas se observan, poblaban aquel estenso territorio otra multitud de ellas, que en sus costumbres y género de vida, tenian mucha semejanza con las que hemos descrito.

Al arribar à aquellos países los primeres conquistadoros, ainguna de las tribus que le peblaban, se dedicaba al
pastoreo, ni vivia de les frutos espontáneos de la tierra,
pues estos escasean en ambas orillas del Rio de la Plata
y de sus considerables tributarios; sino que por el contrario, unas, las más numerosas, dedicábanse á la agricultura,
y etras, á la caza y la pesca. Bien es verdad, que la falta
casi absoluta de instrumentos de labranza, hacía que el
cultivo de la tierra fuese muy impesiectamente practicade
por aquellos puebles, lo que impedia el progreso en la civilizacion y nos dá la clave del atraso en que se encontraban estos pueblos, comparándolo scon los que formaban el
Imperio de Motezuma, ó que vivian bajo el cetro de los
incas.

De todos estos distintes pueblos, los Guaranis fueron los unicos, con cortas escepciones, que se sujetaron al yugo europeo, y recibieron las primeras semillas de la civilizacion; los otros, estuvieron constantemente en lucha con los eonquistadores; tomaron de estos algunas de sus cestum-

bres, medificaron en algo su género de vida, y perfeccionaron aucesivamente el arte de la guerra, para poder
luchar con los españeles, hasta el punto de hacerlo en algunas ocasiones con ventaja. Aun hoy, en las inmensas
soledades de las Pampas, permanecen algunas tríbus belicosas que atacan incesantemente los Estados argentinos,
ó atravesando los Andes unidos con los araucanos, tan celebrados por Ercilla, van á llevar la desolacion al territorio de Chile.

El desarrollo sucesivo que se vá observando en la civilizacion de esas recientes Repúblicas, aun en medio de las luchas y trastornos inevitables en todo pueblo que constituye el edificio de su nacionalidad, concluirá con las atrevidas invasiones de esas tribus salvajes, que atraidas quizá por el espectáculo de la civilizacion, entrarán á formar parte de la gran familia humana, que camina á unirse más y más cada dia, por los lazos del amor y de la traternidad.

Tal era el estado del país cuya historia intentamos parrar, cuando el gran movimiento de descubrimientos y el afan aventurero que caracterizan los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI.

En menos de cincuenta años, á partir desde el primer viaje de Colon, habíanse descubierto y esplorado la mayor parte de ambas Américas, y los Imperios y nacionalidades indígenas, viéronse destruidos por el impetu de los conquistadores españoles. La cuenca formada por el Rio de la Plata, entra en el número de los descubrimientos y conquistas de estos tiempes, y se halla ligada al nombre de Juan Diaz de Selís, piloto mayor de Castilla.

## CAPITULO III.

PRIMER PERIODO DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LA DIVISION DE LOS GOBIERNOS DEL RIO DE LA PLATA Y PARAGUAY.— 1515—1620.

Primeros descubrimientos en el Rio de la Plata.—Espedicion de don Juan Diaz de Solís.—Penetra en el Rio de la Plata.—Su regreso a España.—Segunda espedicion de Solís y éxito desgraciado.—Viaje de Sebastian Gaboto.

Si consideramos el estado todavía imperfecto de la navegacion a principios del siglo XV, y todos les obstácules que se oponian al buen éxito de largos viajes marítimos, no podremos menos de admirar la audácia de aquellos navegantes, que con una sed ardiente por lo desconocido, y un afan siempre creciente por las riquezas, se lanzaban á través de inmensos piélagos a esplorar tierras y países, cuya existencia era tan solo sospechada por las imaginaciones acaloradas de atrevidos aventureros.

Parecia que la civilizacion europea no cabia en el estrecho límite de los países que circundan el Mediterráneo, y aspiraba á seguir su curso constante hácia el Occidente, atravesando el Atlántico, quehabia sido considerado hasta entonces como último límite de la parte habitable de nuestro planeta.

En el número de los audaces descubridores de lejanas tierras, debemos contar a don Juan Diaz de Solís, natural de Lebrija, y piloto mayor. Los descubrimientos de los portugueses en las Indias Orientales y les del gran Colon, que dieron à la Monarquia española todo un nuevo contimente, inflamaron el ánimo de Solis de tal suerte, que pidió licencia à Felipe II, para hacer por cuenta propia un viaje de esploracion à las costas orientales de la América del Sur.

Una pequeña embarcacien que fletó á sus propias espensas y en donde admitió á algunos atrevidos aventureros, ávidos de riquezas, le pareció suficiente para llevar á cabo su empresa, y despues de recibir la licencia del Rey, atravesó el Atlántico el año de 1512, siguiendo las huellas de Vicente Yañez Pinzon. Llegado que hubo al Cabo de San Agustin, dirijió su rumbo al Sur, reconociendo detenidamente las costas del Brasil, sin detenerse hasta los 40º de latitud Austral.

Al llegar á este punto, retrocedió para reconocer un golfo que habia notado hácia los 36° y penetró por lo que hoy recibe el nombre de Rio de la Plata. Sus primeras investigaciones dirijiéronse á la costa meridional, y á pesar de lo poco abrigado de aquellas riberas, penetró hasta el sitio que hoy ocupa la ciudad de Buenos-Aires. Una vez allí, todas sus observaciones le hacian comprender que lo que habia creido un golfo no era otra cosa que la desembocadura de un gran rio, que, á juzgar por el enorme caudal de agua de que estaba dotado, debia atravesar dilatadísimas regiones, en las que no se habia posado todavía la planta de ningun europeo.

La dulzura de las aguas por donde navegaba, y algnuas noticias que pudo tomar de los indios Guaranis que habitaban aquellas riberas y las islas inferiores del rio Paraná, le afirmaron más y más en la idea, de que lo que habia tomado por un golfo era un rio, llamado por los naturales Paraná Guazú, que significa gran rio. Deseando esplorar las regiones que formaban la cuenca del Paraná Guazú, regiones que por su estension debian colmar de gloria, y acaso de riquezas, al que tuviese suficiente atrevimiento para penetrar por aquellos países, y considerando al propio tiempo los pocos recursos con que contaba para tamaña empresa, reselvió regresar á España á disponer las cosas necesarias para llevar á cabo su intento. Tomada esta determinacion, cargó su buque da

MISTORIA DE LAS REPÚBLICAS DE LA PLATA.

palo del Brasil, y abandonando las costas de la América meridional, volvió á su patria con el desco siempre éreciente de continuar sus descubrimientos y atrevidas esploraciones.

Habiendo dado cuenta al Rey de los pormenores de su viaje, solicitó una nueva licencia, con el derecho de go-bernar los países que en aquel punto descubriese y conquistase. No le costó gran'trabajo el conseguir el solicitado permiso, pero no pudo hacer que el Gobierno español le auxiliase en lo más mínimo, teniendo que atenerse a sus propios recursos para el nuevo viaje que intentaba.

Las dificultades con que tenia que luchar para disponer los aprestos necesarios, le detuvieron hasta el mes de octubre del año 1515, en que se dió á la vela con tres pequeñas maves (i), que conducian unes sesenta hombres, además de lás respectivas tripulaciones, y con aprestos y víveres para dos años y medio. Esta vez principiaren la esploración por la orilla derecha, ocupada por los indios Charruás, segun dejamos indicado, que observaban asombrados aquellos estraños esploradores, que iban á turbar con su presencia la tranquilidad de que gozaban.

El intrépido Solis, acostumbrado al trato dulce y pacifico de los Guaranis, que en su primer viaje habia descubierto en la opuesta orilla, y creyendo ser los indios que
veia de la misma indole y género de vida, desembarco
con algunos soldados en el territorio situado entre las actuales poblaciones de Montevideo y Maldonado, y fué
muerto con todos sus compañeros por los Charruas, a la
vista de sus naves, que no pudieron prestarle auxilio alguno. El resto de la espedicion, atemorizada por el desgraciado fin de su jefe, volvió las proas hácia su patria
en dende hicieron una pintura tan triste del suceso, que
por algun tiempo se olvidaron aquellos paises inhospitalarios.

Diez años despues de los acontecimientos que dejamos espuestos, el veneciano Sebastian Gaboto, que al servicio del Gobierno inglés habia tratado en vano de descubrir un paso para las Indias Orientales por el Noroeste de América, ofreció sus servicios al Rey de España para

<sup>`(1) --</sup> La mayor de 30 toneladas.

una nueva espedicion que proyectaba á las citalas Indias por el Estrecho de Magallanes. La pericia, valor y altos dotas de marino que habia desplegado en sus anteriores viajes, eran una garantía que daba grandes probabilidades del buen desempeño de su cometido, lo que indujo al Gobierno español á nombrarle piloto mayor y á ofrecerle tres naves, con los necesarios bastimentos para tan dilatado viaje. Entre los compañeres de Gaboto, que eran unos trescientos próximamente, se encontraban algunos de que nos han hecho mencion los historiadores contemporáneos; siendo los jefes de las embarcaciones, Gregorio Caro y Francisco Rojas (1).

Aun antes de partir la espedicion, y mientras se haciam los aprestos que la penuria del real Erario ne permitia apresurar á medida de los descos de Gaboto, sufria este, además de los sinsabores que la tardanza le causaba, las murmuraciones de los envidiosos de la gloria unero que suponian reportaria de tamaña empresa. Estas circunstancias, y el desco de librarse cuanto antes de los impedimentos que encontraba en la córte; para concluir, el abasto de sus naves, le determinaron á darse á la vela desde Sevilla, en les primeros dias del mes de abril de 1526, cuando todavía no se hallaban terminados los aprestos, ni se había embarcado la suficiente cantidad de víveres para una espedicion tan larga y penosa.

A consecuencia de esta escasez, y movido además por el disgusto de los espedicionarios, determinó Gaboto tocar en las costas del Brasil, para proporcionarse los abastes necesarios para su pequeña flota, y arribó á la isla de Santa Catalina, en donde tuvo la desgracia de perder la mayor de sus embarcaciones, salvándose, no obstante, la gente que la tripulaba.

Azara: Historia del Paraguay y Rio de la Plata, tomo II.

<sup>(1)</sup> Creemos de algun interés consignar aqui los nombres de los principales compañeros de Gabote, pagando de esta suerte un tributo á la audácia de aquellos atrevidos esploradores. Llamábase el segundo de Gabote Martin Mendezdiba de alguacil mayor Pascual Rivas. Debia suceder a Gabe
to en caso de muerte Miguel Rodas. Los principale espedicionarios llamábanse Gaspar Celada, Rodrige Benavides.
Juan Concha, Sancho de Bullon, Gerónimo y Juan Nuñez
de Balboa, hermanos, Martin Rueda, Francisco Maldonado,
Martin Hernandez, Cristóbal de Guevara, Hernan Mendez,
Ruy Mosquera, Nuño de Lara, etc.

Este desgraciado incidente, que le imposibilitaba el seguir adelante en su proyectado viaje á las Indias Orientales. le hizo abandonar su propósito decidiéndose á continuar las esploraciones por el Rio de la Plata.

Desembarazado de algunos descontentos, que no quisieron seguirle en su nuevo rumbo, penetró por el Rio de la Plata, descubriendo algunas islas que en él se encuentran. Cambiando víveres por algunos de los objetos de la industria europea con los indios Guaranis, pado subvenir á las necesidades de su gente, y proseguir la nueva espedicion que provectaba.

Hizo fabricar con las maderas que encontraba en los bosques de la ribera derecha del Plata algunas ligeras embarcaciones, que mandaba con los más atrevidos á esplorar los rios y arroyos afluentes de aquel gran rio. Por estas espediciones pudo informarse que no era el rio Uruguay el más á propósito para la navegacion, por la violencia de su curso y menor caudal de sus aguas por cuya razon penetró por el brazo mas austral del Plata, llamado Rio de las Palmas. Las noticias que en estos sitios pudo tomar de los naturales, le determinaron á seguir dos distintos rumbos en sus descubrimientos, que le diesen en poco tiempo una idea aproximada del pais y de las riquezas que sospechaba debia encerrar.

Para esto era menester establecer un punto de partida. que pusiese sus naves y efectos al abrigo de las incursiones de los indios comarcanos, y esta idea le determinó á fundar el primer establecimiento europeo en aquellas lejanas tierras, al que dió el nombre de Sancti-

írit us.

Desde este punto, despachó una embarcacion á España, para noticiar al Rey los motivos que le habian determinado á abandonar su primer propósito, y al paso que encarecia las riquezas de los países en cuyo descubrimiento y conquista se ocupaba, pedia los necesarios auxilios para continuar una empresa, que habia de dar á la Corona de España la posesion de dilatados y estensos territorios. Con el fin de que los diputados de Gaboto tuvieran mejor acceso en la corte y pudiesen deshacer victoriosamente los asertos que sus enemigos propalaban, embarcaron á algunos indios adornados con alhajas de plata, que

"dejasen satisfeche al Gobierno con la perspectiva de

nuevas riquezas y pingües rendimientos.

Esta estratagema produjo el deseado efecto, hasta el punte de denominarse el Parana Guaza, con el pomposo título de Rio de la Plata, de aprobarse por completo la conducta de Gaboto, y de decretar el Rey se le mandasen los auxilios de que tanta necesidad tenia y con encarecimiento solicitaba. Grande era la penuria del Erario, causada por la multitud de guerras sostenidas en Europa por el soberano de Castilla, para que pudiesen tener efecto sus ordenes. Recurriose, para obviar este inconveniente, à los comerciantes de Sevilla, que permanecieron inactivos à las escitaciones del Gobierno.

Mientras tanto que estas cosas ocurrian en la Península, el infatigable Gaboto, que en el fuerte de Sancti-Spíritus tenia el punto de apeyo que necesitaba para seguir adelante en las nuevas esploraciones, penetro con algunas ligeras naves por el Paraná, descubriendo algunas islas y tratando amistosamente con los indígenas que encontraba, pertenecientes en su mayor parte á la tribu Guarani.

Los muchos saltos y arrecifes del rio le detuvieron en su marcha, y al llegar à los 27° 27° de latitud, se viò obligado à retroceder hasta la embocadura del Paraguay, por donde penetró, dirijiéndose siempre al Norte. Al cabo de algun tiempo, y estando reconociendo la ribera oriental de este rio, divisaren à lo lejos algunas tolderías de indios Payaguas, lo que determinó à algunos españoles à tomar tierra y renconocer aquellos lugares. Su escesiva confianza les fué fatal; pues habiéndose internado hasta el punto de no poder ser socorridos por los compañeros que permanecian en las naves, fueron destrozados por completo à manos de los indios, y sufrieron la misma suerte que el desgraciado Solís y sus infortunades compañeros.

Este desgraciado suceso dió a conocer, a Gaboto el carácter belicoso y resuelto de los indios pobladores de aquellas riberas, y no queriendo aventurarse imprudentemente en tales regiones con la poca gento de que podia disponer, resolvió volver en busca de refuerzos al fuerte de Sancti-Spiritus, en donde habían quedado los

restos de la espedicion.

Poco satisfecho Gaboto del resultado conseguido por sus agentes en la cérte de España, y no viendo llegar los apetecidos y pecesarios refuerzos, encargó la custedia del fuerte á Nuño de Lara con ciento diez soldades, y regresó á la Peníasula con la idea de activar por si misme el asunto, que no por desconfianza hácia él, sino más bien per la falta de recursos, no podia resolverse con la necesaria premura.

Gaboto no volvió á proseguir la conquista; cupole la suerte que los Gobiernos de aquel tiempo destinaban á los atrevidos navegantes, que gastaban su patrimonio y su vida en descubrir y conquistar países, y entrever riquezas y gloria, sin poder flegar jamás á la tierra de promision. Erafes solamente permitido columbrarla á lo lejos, para aumentar de esta suerte los termentos, que debia causarles no poseer el fruto de sus desvelos y penalidades.

Espedicion de don Pedre de Mendeza.—Su convenio con el Rey de España.—Dáse á la vela con catorce naves en Sevi- 🕢 lla, el año de 1535. — Desgracias ocurridas en la navegacion.

Fundacion de Santa María de Buenos-Aires y del fuerte de Buena-Esperanza.—Enfermedad del Adelantado, y su muerte al regresar á España.

La risueña pintura que de aquellos países hacía Gaboto, con el objeto de proporcionarse los medios suficientes para proseguir en su empresa, si bien no predujo el resultado por él apetecido, movió la codicia de algunos, determinándoles a aventurarse, por su propia cuenta, en el camino de Solis y de Gaboto. Entre estes, el que ofrecia más garantías por la posicion que ocupaba al lado del Monarca, pues era gentil-hombre de camara, y por los medios con que contaba para llevar á cabo la empresa, fué don Pedro de Mendoza, natural de Guadix. Accedió el Gobierno español á la propuesta de Mendoza, despues de estipular un contrato, cual lo exijia el deplorable estade del Tesoro (1).

4.º Concediasele á Mendoza el título, honores y facu lta des de Adelantado del Rio de la Plata y de los terrenos qu



<sup>(1)</sup> Los principales artículos del contrato eran los siguientes:

descubriese y conquistase.

2.º Señalábansele como sueldo dos mil ducados anuales, pagaderos del producto de la conquista, no pudi endo exijir indemnizacion alguna, en el caso de no haber rendimientos.

3.º Su jurisdiccion tendria por límites desde el N. de la

Impúsosele á Mendoza la espresa condicion de permanecer en el Rio de la Plata tres años por lo menos, al cabo de los cuales podia volver á España, si lo solicitaba, siempre que dejase quien fiscalizase la conquista.

Hechos todos los aprestos, reunida la gente necesaria y el número de embarcaciones para conducirla, salió la espedicion de Sevilla el 24 de agosto de 1535. Fué esta la flota más numerosa que hasta entonces habia enderezado el rumbo hácia el Plata, pues se componia de catoree naves, que conducian en su seno un centenar de caballos, dos mil quinientos españoles y ciento cincuenta alemanes, sajones y flamencos (1).

isla de Santa Catalina hasta el Cabo de Hornos, lindande por el Ceste con el gobierno de Diego de Almagro en Chile.

4.º Se le obligaba á construir tres fortalezas, y estable-

cor comunicaciones con el Perú.

5.º Dabasele para si y sus herederos, la tenencia de alcaide de la fortaleza que elijiese, y la vara de alguacil mayor en el pueblo de su residencia.

6.º Debia conducir para la conquista, por su cuenta, el número suficiente de infantes, cien caballos, con los demas pertrechos de boca y guerra, ocho frailes, médico, cirujane

y botica.

(1) No creemos completamente desnudo de interés, el hacer mencion de los principales compañeros de Mendoza; quizá algunas de las familias oriundas de España, que habitan actualmente aquellos países, reconoceran en ellos sus ascendientes. Fué nombrado administrador de la Real Hacienda, Cárlos de Guevara; contador, Juan de Caceres; veedor, Garcia Venegas; tesorero, Gutierrez Laso de la Vega. Nuño de Silva fue investido con el cargo de alcaide de la primera fortaleza; y para el destino de regidores de las poblaciones que se fundasen, señaláronse á Luis Valenzuela, Bernabé Segovia, Luis Gallego, Juan Santa Cruz, Francisco Lopez Rincon, Luis Hoces, Juan Oviedo, Hernando Molina, Martin Ruiz, Gaspar Quevedo, Rodrigo Villalobos, Antonie Ayala y otros... que omitimos por no alargar demasiado esta nota. Con el carge de capitanes y oficiales y iban Juan Osorio, Juan Salazar, Francisco Ruiz Galan, Domingo Martinez de Isala, Gonzalo Mendoza, Hernando de los Rios. Felipe de Cáceres, Juan Carvajal, Juan Ortega, Luis Hernandez de Zuniga, Hernando Arias, Gonzalo Aguilar, Alonso Suarez de Ayala, Juan de la Vera... etc.

No podemes pasar en silencio al simple soldado Uiderico Schimidels, natural de Baviera, pues vuelto a su patria, despues de permanecer veinte años en aquellos países, escribió en su lengua pátria la historia del descubrimiento del Rio de la Plata, libro de que nos servimos algun tanto, y al que damos alguna fé, pues fué testigo presencial de los aconteci-

mientos que narra.

Algunas borrascas separaron la flota que despues de una trabajosa navegacion, y dividida en dos secciones, penetró una por el Rio de la Plata, y otra se vió en la precision de refugiarse en la rada de Rio-Janeiro. Reunidas por último las naves, siguieron esplorando las costas del Rio de la Plata, y fundaron un fuerte hácia los 34° 36' 28" de latitud, y 60° 46' 26" de longitud, que bau- : tizaron con el nombre de Puerto de Santa María de Buenos-Aires. Tuvieron algunos choques con los indios que poblaban aquellas riberas, los cuales intentaron repetidas veces arruinar las obras; pero tuvieron que ceder á la superioridad de las armas europeas.

No eran solo los indios los enemigos que tenian que combatir. Otros aun más terribles acosaban con sus estragos a los bravos españoles: el hambre y la peste. El Ade lantado Mendoza, para poner fin a estas desgracias, despacho una embarcación a las islas inferiores del Parana. y otra à las costas del Brasil, con el fin de proporcionarse

los bastimentos de que tanta necesidad tenia.

La primera de estas espediciones regresó al punto de su partida, sin haber obtenido ningun resultado satisfactorio en su empresa, pues los indios Guaranis, que habitaban las conchas é islas inferiores del Parana, habian abandonado sus tolderías al apercibirse de la llegada de los espa noles, llevandose consigo al internarse en lo profundo de los bosques, todas las provisiones, consistentes en frutes del país.

Estas desgracias disgustaron en estremo al Adelantado ?? que solo esperaba la llegada de la segunda espedicion i que en requerimiento de víveres habia mandado a las! costas del Brasil, dirijida por don Juan de Ayolas, para abandonar aquellos países y regresar á su pátria, moviéndole a adelantar el tiempo que para su vuelta había prefijado, un encarnizado ataque que los indios Querandis ó Pampas dirijieron contra el fuerte de Buenos-Aires, acometida que no sin trabajo lograron rechazar los españoles à costa de sensibles pérdidas.

Antes que el Adelantado pudiese llevar a cabo su propósito de regresar á España, y cuando ya estabaseñalade 🚉 el din de la partida, volvio Ayolas de su espedicion, com la noticia de haber fundado un fuerte entre los indios Time

MISTORIA DE LAS REPÚBLICAS DE LÁ PLATA., bús, un poco más arriba del de Sancti-Spiritus, de Gaboto, que habia sido abandonado.

Les viveres que conducia Ayolas, y que habia comprade à los mencionados indios, reanimaron algun tanto las esperanzas de Mendoza, que resolvió marcharse al fuerte con la mayor parte de su gente, dejando una reducida guarnicion en Buenos-Aires. Fué la navegacion penosa, y en ella agravaronse másymme Estidolencias de que hacia tiempe era presa el Adelantado; mas sin embargo, con el Objeto de cumplir el artículo de su contrato con el Gobierno español, que le preceptuaba, ponerse en comunicacion con el Perú, y al propio tiempo esplorar aquellos países en donde se suponian ricas minas, envio a Avolas a desempemar esta atrevida empresa de leal ab carras - sersom

Al cabo de alguntiempo de esperar inutilmente la vuelta de Ayolas, regresó a Buenos-Aires; y de allí, despues de haber nombrado para que le sucediese en el cargo de Adelantado al espedicionario Ayolas, remitiéndole instrucciones detalladas acerca de la conducta que habia de - seguir en su destino, dióse á la vela para España, no pudiende, empere, volver á ver el suelo natal, pues su enermedad le quité la vida à las alturas de las Islas Terciris

Juicios may contradictorios forman los historiadores contemporáncios acerca de cate hombre, que consumio la metyor parte de su patrimonio en una empresa desgraciada para els pero de estos juicios, la sana critica, exenta de toda pasion y parcialidad, no prede menos de deducir, que si bien mostro escesiva erueldad en algunos castigos, ne ceta ba despossido por completo de grandes dotes de mando y organisacion, y que hay que culpar, más que s su assividad infatigable, a las tristes circunstancias que desinorunates todos sus proyectos.

. प्रतिकृति के तर प्रतिकृति के प्रतिकृति । विद्यासम्बद्धाः स्वति के अपने प्रतिकृति । स्वतुक्ति कर विद्यासम्बद्धाः । विद्यासम्बद्धाः स्वति के स्वति । स्वति के स्वति । स्वति । स्वति । स्वति । स्वति

Jan San San

in require it is the first of the section of the section of - su sai ou su un en aproprier estud e dansin morel 🖡 personal de de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contr about high samp or longer or only he so that have an example ▼ core tog neteritions at the trade the period on evictories mount on a description of the PTTULO Wears ware to us to your regarder a server in the second of the second or begreated Object the come is of art. and do to east the coal of the late of BUTCH HER WON HE CONSULTED BY IT IN MICE SEE BY HEAD PROPERTY Espedicion de Ayolas. Penetra por el Paraguay. Fundas clon del fuerte de la Asuncien. Espedicion al Perú. Su muerte.—Regreso de Irala á la Asuncion:—Llegada de refuerzos de España. — Nombramiento de Irala para jefe de la conquista.—Abandonanse los fuertes de Buenos Aires, Buena Esperanza y Lujan.—Fundase la ciudad de la Asuncion. med as a green man of the female of the state of the state of BUT THE THE SHALL BUT SELECTED AT THE AT THE AT THE ROLL FROM नदात् एक त्या १८ दूरती ध्वानम् ६० ता या का अवसम् एव मार्गार तुरू ताव पर अधार apo de gove do se réage do pos digrando en el medio medio

er al est ob entitle sol à un . et man al tohemes Ayolas, encargado per Mendoza para descubrir un camino que desde aquellos países condujesen al Peró, púsose en marcha acompañado de unos, trescientes hombres ylas naves suficientes para trasportarlos, y subié el Parana hasta su reunion con el Paraguey, combatiendo: en este trayecto con algunas tribus belicosas, y tratando con frecuencia con los indios Guaranis, que le suministraban los víveres necesarios, para el mantenimiento de su gente. Llegado á la embocadura del Paraguay, abandonó el Paraná y siguió rementando aquel rio, que esperaba le conduciria más fácilmente á realizar su intento. Pero habiende llegade á los 25° 38° 38° de latitud, y molestándele los indios Agaces que poblaban aquellas orillas, vióse en la precision de desembarcar parte de su gente para que ahuyentasen á los indios, lo que consiguieron, no sin haber tenido en la refriega sensibles pérdidas que lamentar.

Despues de estos acontecimientos, pudo por fin ajustar una paz con los naturales, y dedicose á fundar en aquellecuitios un fuerte, que pudiese servirle de punto apoyo para ulteriores empresas; y hácia los 25º 16' 10º de latitud echo los cimientos al Hamado de la Asuncion, que habia de ser el erigen de la actual capital de la Republica del Paraguay.

Detrivose Ayolas en este panto por espacio de alguniticação, con el objeto de reponerse de las anteriores fatigas, y acepiar los víveres necesarios para protecto guir su espedicion. Semetió algunos findes comarcal nos Guaranis, y dejando la guarmicion necesario para conservar el nuevo fuerte de la Asuncion, continuo Ayolas su marcha con el resto de los espedicionarios y algunos indios auxiliares.

El 2 de febrero de 1537, llegaron los españoles a amilaguna situada á los 21°5°, eu yo territorie ocupaban los indios Payaguas, y desde este punto, que posteriormento temó el nombre de Laguna de Ayolas, determinaron proseguir su viaje per tierra, pues no era fácil seguir ya el curso del Paraguay,

Encargó Ayolas a Domingo Martinez de Irala, cominalegunos soldados, el cuidado de las naves; y el con el resto de los esploradores, se dirijió al Noroeste, atravesando el território que hoy ocupan las provincias de Chiquistos, y llegando hasta las vertientes orientales de la correi dillera de los Andes.

No viendo Irala regresar à Ayolas, é incomodándole en estremo los indios comarcanos, que en vez de suministrarle los necesarios viveres para el sustento de sus tropas, le molestaban con repetidos encuentros, descendió por el Paraguay hasta liegar al fuerte de la Asuncion.

No se habia entibiado todavía en España el ardor por los descubrimientes y conquistas, y si bien el Gobierno no se incontraba en la desahogada posicion que era indispensable para proseguir las de los países á que nos referinas, simples particulares, algunos de ellos autorizados apenas por el Gobierno, celoso de la gloria que reportarian de tamaña empresa, se apresuraban á lanzarse á peligros desconocidos, realizando de esta suerte los peligros de la caballería andante, destruyendo Imperios y fundando otres nuevos con la punta de su espada.

A estos rasgos de audácia privada, se debe el refuerso

C

1

conducido por el vacdor Alenso Cabrera, natural de Eojal el año 1540. Consistan estos auxilios en cuatro mayos, de las guales solo des pertenecian à la Real Hacienda, las cuales conducian ensu seno algunos oficiales y 200 soldados con armas, municiones, ropas y mercaderías. Al cabo de una penosa navegacion, llegaron feliamente al puerfo de Buenos-Aires, cási al propio tiempo que los españoles quelguaraccian el fuerte de Buena Esperanza fundade por Agelas, se vieron precisados à abandonarle obligados por los indios, que con emboscadas y asaltos incasantes, los molestabas hasta el punto de sufrir las mayores pombidades.

Los nuevos espedicionarios, descosos de internarse en al país, para perticipar algun tanto de la gloria de las cumquistas y descubrimientos, dirijiénoses por el Paraná y al Paragnay, hasta fondear en el fuerte de la Anneion, pose tiempe despues de la llegada de Domingo Martines.

de Irala de su espedicion en busca de Ayolas,

Con la vuelta de Irala, nadie dudó ya del desgraciade findel jess, y resolvieron reunirse dos principales caudilles para elejár jese que los gobernase, pues atendida la larga distancia que les separaba de la madre pátria, no era prefiente esperar el nembramiento del Gobierno español (I). Todes los principales jeses se creian con derechos al mando supremo; tedos alegaban las circunstancias que reunian para aspirar a él: pero afortunadamente despues de dudas y vacilaciones, despues de intrigas y luchas sin cuento, cenviniérense en nombrar a Martines de Irala, que sué proclamado jese de la conquista.

Así las cosas, quédábale ai nuevo Adelantado ancho campo que recorrer, tante en le que hacía relacion á la organizacion de la conquistatio, como en la que se reféria á-los futures descubrimientés. La gênte con que podia contar para dar cima á su intente, era peca y esta despáraramada en álgunos fuertes, porjeuyas rasones, lo primero de que se coupé fué en establecer un cantro fuerte y al

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Un detreto de Cárlos Y; fechado en Valladolid el 12 de setiembre de 1537, disponia el modo de hacerse estas elecciones en el caso fortuito de encontrarse sin jefe los espedicionarios, debiendo no obstante esta elección para ser valedera, recibir la sancion del Rey.

abrigoide las incursiones de los indios, desde florde fuesen estendiéndose poco à poco as nuevas esploraciones, y que pudiera servir de punto de apoyo para proseguir conmás facilidad y bajo mejores condiciones la comenzada conquista.

Los fuertes de Buenos-Aires, Buena Esperanza y Lüjan, estaban situados en territorios ocupados en su mayor
parte por tribus belicosas, y en donde escascaban los viveres; por el contrario, la zona de Asuncion, regada por
el Paraguay á pocas leguas del considerable afluente Pilcemayo, peblada de indios Guaranis, que se dedicaban al
cultivo de las tierras, que producian con poco trabajo el
maiz, la mandioca, las batatas, judías, calabazas y algedon, y en dende la caza y la pesca eran abundantes, pareció à Irala el punto más a propósito para servir de centro á la conquista y para fundar una ciudad.

Las proposiciones del gobernador fueron aprobadas casi per unanimidad; diose el conveniente aviso à los que guarnecian los fuertes, y todos se apresuraron à dirijirse à la Asuncion, en donde ya se habian comenzado las obras. Repartio Irala los terrenos necesarios para la fabricacion de los edificios, y los indios sometidos fueron asignados en encomiendas (1), ayudando á sus nuevos señeres en las facnas y trabajos que exijia la fundacion de la naciente ciudad.

No eran todavía en gran número los indios conquistados, para subvenir á las nécesidades de la fundacion de una ciudad; pero al mismo tiempo que se veian surjir de la tierra multitud de pequeñas viviendas, critidas por la enérgica voluntad de aquellos hombres de hierro, proseguíase con actividad y ardor la conquista, aumentando á cada instante la poblacien indígena, con las nuevas parcialidades de indios que se sometian al yugo de los vencedores.

(. Solo restaban de los que en distintas ocasiones habian arribado á aquellos países, seiscientos europeos; y estes, escasos de víveres y de vestuarios. A esos seiscientos debe sus primeros fundamentos la ciudad de la Asuncion, capital

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> En su lugar espondremes como se formaban estas encemiendas, y todo lo relativo al sistema de conquista seguide por los españoles en aquellos países.

hey de un Estadó independiento. Fundada la ciudad, cramenester ir publando la campiña-cemarcana, para ponerla de esta sucrte al abrigo de las incursiones de las tríbusindigenas, por cuyas razones repartió Irala a los princiapales espedicionarios, terrenes suficientes para fundarposesiones que poblasen las cercanías de la ciudad. Rechazó tambien, por la fuersa de las armas, a los indios:
Agaces que intentaban invadir el país, y acudió con suma
actividad é inusitado celo á todas las necesidades apremiantes y á todas las diferencias y dificultades que necesariamente habia de suscitar la empresa que se habia
propuesto conducir á buen fin.

Fomentó igualmente las uniones entre los españoles y as indias Guaranis, con el objeto de aumentar rápidamente la poblacion, pues el número de españolas que acompañaron á los primeros conquistadores, fué casi insignificante (1). De estas uniones resultó la poblacion mestica, á la que el Rey declaró española, segua veremos al esponer el sistema seguido en la canquista de aquellas regiones.

No podemes menos de admirar con los primeros historiadores que de estos hechos se ocuparon, las altas dotes de organizacion y de mando de que se hallaba dotado ligala, y las sábias y acertadas disposiciones que tomó, tanto para poner la naciente fundacion al abrigo de las asechanzas de los indies, como para estender más y más el circulo de la conquista. Modeló el gobierno interior de la poblacion, por el que rejia en las ciudades españolas; echando de este modo en aquellas apartadas regiones, los primeros fundamentos del régimen municipal, cuya institucion influyó de un modo muy directo en la suerte futura de la poblacion argentina.

Les primeros alcaldes del anevo municipio fueron Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza.

<sup>(1)</sup> Algunos historiadores afean con justo motivo la conducta de Irala, en lo que se refiere a sus costumbres privadas. Parece de los testimonios más auténticos, que llevó hasta el estremo su concupiscencia, uniendose con auchas indias, de las que llegó á tener una larga descenden a Muchos de los conquistadores modelaron su conducta por la de su jefe, llegando en los primeros tiempos de la conquista, a establecerse en aquellos países una verdadera poligamia.

En tanto que Irala proseguia la conquista, disponíase otra espedicion en España, que le arrebataba el poder que habia recibido de sus compañeres; pero no por eso dejó de influir todavía por mucho tiempo en los destinos de aquellos países, segun veremos en los siguientes capítulos.

### TO ACCUMENTAL

an elegition of the property of the problem to the elegition of the electric electric

production to the contract of the contract of

As the rider has a transfer as the second of the contract party of

# CAPITULO VI.

Espedicion de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca.—Sus estipulaziones con el Gobierno español.—Sale de Sanlúcar en
moviembre de 1540.—Toma posesion de la isla de Santa
Catalina en marze de 1541.—Pierde dos de sus naves.—
Decídese á ir por tierra á la Asuncion.—Entra en esta
ciudad despues de un viajo de cinco meses (11 de marzo
de 1542).—Irala, segundo de Alvar Nuñez.—Espedicion
victoriosa centra los Agaces y Cuaranis.—Viaje al Perú.—
Los oficiales reales quéjanse al Gobierno español de la conducta de Alvar Nuñez.—Prision de algunos.—Sale la espedicion.—Oposicion del Consejo de guerra á continuar el
viaje.—Disgusto de Alvar Nuñez.—Vuelta de la espedicion.—Prision de Alvar Nuñez.

Las noticias que por diferentes conductos llegaban a la corte de España, que abultaban per efecto de la larga distancia, las ventajas y riquezas que ofrecia la conquista, y el pemposo nombre con que aquellas regiones habian sido bautizadas por espíritus ávidos de riquezas, hacian olvidar los peligros, solicitándose con empeño el título de Adelantado del Rio de la Plata.

Esta vez fué Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, noble caballero, eriundo de la rica ciudad de Jerez de la Frentera, el que recibió el cargo de Adelantade, sujetándose á ciertas condiciones, casi en un todo parecidas á las estipuladas entre la córte de España y don Pedro de Mendoza. Preceptuábansele al propie tiempo al mencionado Alvar Nuñez algunas instrucciones relativas al proseguimiento de la conquista, siendo las principales el que dejase en libertad a los españoles que lo deseasen para velver a su patria, eximiendo por cierto tiempo a los primeros cultivadores de los derechos del Fisco, con el objeto de contribuir al fomento de la población agricola.

Debia ademas conducir al Rio de la Plata, a sus propias espensas, géneros, armas, municiones y caballes por valor de ocho mil ducados, con cuyas condiciones era nombrado Adelantado, debiendo no obstante respetar a Ayolas, en el caso de que existiese aún, teniendo entonces que contentarse con el gebierno de la isla de Santa Catalina (1).

Tomadas estas disposiciones, arreglado el contrato y fiada la época en que la espedicion debia ponerse en marcha, ocupose Alvar Nuñez en disponer los preparativos necesarios, con una actividad que demostraba las risueñas esperanzas que en ella fundaba el nuevo Adelanfado. Reclutó cuatrocientos soldados y unos cincuenta caballes próximamente, alistó tres grandes embarcaciones provistas de todo lo necesario para tan dilatado viaje. sin olvidar los necesarios pertrechos y armas, tan indispensables para soldados que no iban á tomar posesion de tierras conquistadas, sino que por el contrario, tenian que abrirge paso por aquellos territorios con la punta de su espada. Reunida en Sanlúcar la gente que debia acompañarle, abandono Alvar Nuñez las costas de su pátria en los primeros dias de neviembre, con el corazon lleno de risueñas esperanzas y de grandes proyectos para el porvenir.

Arribó à las Canarias, y después de un viaje bastante afortunado, fondeó en 29 de marzo de 1541 en la isla de Santa Catalina, de la que tomó posesion, para el caso de que sun viviese Ayolas (2). En un reconocimiento que

Titulo original que existe en el archivo de la Asuncion, con fecha 5 de ageste de 1540. La ista de Santa Catalina, que se concedia a Alvar Nuñez en el caso de que viviese Ayelas, esta situada en las cestas del Brasil y periesecciany L'este Imperio.

Teste Imperio.

19 Los principales companesse de Alvar Nusse y estates etan Francisco Lopes Mediane, Joan Palon, Pedre Estorsina : primo de Livar Munez; Raiz Diaz de Guaman,
Alonso de Fuentis, Arraso Riquely Autonio Navarrete, don
Martin Villavicencio, Francisco Peruta, Ray Diaz Melgarejo,
Francisco V rgara, Martin Suarez, Fernando Saavedra,

hizo en la costa de tierra firme enfrente de la isla, una tormenta le echó a pique dos embarcaciones, dejándole casi imposibilitado de proseguir su viaje hasta la Asuncion, a no dirijirse por tierra, atravesando dilatadisimas tierras, sin guia, y en media de tribus belicosas.

Nada de esto hizo flaquear el animo de Alvar Nuñez ni de sus subordinados, y decidiose, por lo tanto, de comun acuerdo, seguir el camino por tierra, dejando algunos españoles al cuidado de la nave que restaba de las que componian la espedicion.

Fabricaronse para penetrar por el rio Itabuca que desemboca en aquella costa, y que corriendo hacia el Oriente, debia acercarles al término de su viaje, algunas ligeras embarcaciones. Navegó Alvar Nuñez hasta hacérselo imposible los saltos del rio, y desembarcando allí la gente, envió los pequeños bajetes a Santa Catalina, para ordenar a los que se habian quedado tomasen el rumbo de Buenos Aires. El, con el resto de la espedicion y con algunos indios Guaranis que se le unieron, prosiguió su camino hácia el Occidente, con el objeto de llegar a la Asuncion.

Encontró en su camino el Adelantado bosques impenetrables y caudalesos rios, mas nada de esto pudo detenerle.
Abriendose a fuerza de brazos estrechos senderos por aquellas inestricables malezas, é improvisando puentes y balsas, vencia, à fuerza de energia y arrojo, tedos los obstáculos que se le presentaban. Despues de grandes fatigas y
penalidades sin cuento, llegó al rio Iguazú con gran parte
de la gente enferma y padeciendo gran escasez de vivores.
Surtido por los indios Guaranis que habitaban aquellas riberas, de las vituallas de que tanta necesidad tenia, prosiguió su camino hasta el Parana. Una vez aquí, se desembarazó de los enfermos, colocándolos en balsas y cancas, con
la órden de que bajasen el rio hasta su confluencia con
el Paraguay, que debian remontar hasta la Asuncion. El

Alonso Valenzuela, Lope de los Rios, Pedro Peralta, Alonso Augusto, Luis Rivera, Garcia Rodriguez Vergara, Felipe de Cáceres, Agustin Ocampo, y otros varios que sería prolijo enumerar, en su mayor parte andaluces, y algunos que habian pertenecido á las primeras espediciones. Iban además los vizcaiapos Martin Orue, Ochoa Izigarre, Miguel Vorruti y el capitan Estigarribia.

resto de la tropa dirijióse por las inmediaciones del Mondai, y despues de un viaje de cinco meses y á través de grandes peligros, fué recibido Alvar Nuñez en la Asuncion, con gran pompa, el 11 de marzo de 1542, tomando al momento posesion del mando, que hasta entonces habia disfrutado Irala.

Segun dejamos dicho, no dejó de influir el desposeido gebernador en los negocios del país. Alvar Nuñez, agradecido á los socorros que habia enviado á sus enfermos abandonados en el Paraná, y haciendo justicia á sus altas prendas, reveladas por el aspecto que la ciudad presentaba, y el buen órden que reinaba en todo, le nombró su se gundo, y afianzó los lazos de la dependencia y subordinación, por los del cariño y amistad reciprocas.

Poco tiempo había trascurrido desde la llegada de Alvar Nuñez, cuando ya algunos eclesiásticos que le acompañaban, habían comenzado las predicaciones del Evangelio entre los Guaranis, pues además de ser los más dóciles, estaban, por su mayor roce con los conquistadores, más instruidos en la lengua castellana, y por le tanto, más aptos para aprovecharse de la enseñanza de los primeros misioneros.

No pudiendo los indios Agaces molestar á los españoles de la ciudad, por imponerles respeto su número y el estado de defensa en que se encontraban, atacaron con frequencia á los Guaranis que formaban las encomiendas, y que repartidos por aquellos contornos, no estaban en estado de defenderse de sus belicosos contrarios. Estas molestias que sufrian los indios convertidos, el desco de poner el país al abrigo de invasiones tan repetidas y perjudiciales para el florecimiento de la agricultura y seguridad de las cosechas, provocaron una espedicion al territorio de los Agaces y Gualcurus, que se entregaban á toda elase de escesos.

En esta espedicion quedaron triunfantes el valor espanol y la superioridad de las armas europeas. Alvar Nunez, despues de haber destruido algunas tolderías de los citados indios, y habiendo cojido gran número de pristoneros, regresó a la Asuncion, dejando el paía tranquilo, y a las encomiendas que circundaban la ciudad, libres por algun tiempe del asote con que de continuo estaban amenazadas. Además de esto, repartió el Adelantado nuevas encomiendas entre los que le habian acompañado, y de esta suerte se iban poblando paulatinamente las orillas del Paraguay próximas á la Asuncion.

Terminadas satisfactoriamente estas disposiciones, sujetos los indios comarcanos y establecido el gobierno de la nueva proviacia sobre bases estables y seguras, pensó Alvar Nuñez en preseguir el descubrimiento y conquista de aquellos países, buscando al propio tiempo una comunicación por tierra con el Perú, lo que en distintas ocasiones habían intentado, entre otres, el desgraciado Ayolas y don Domingo Martinez de Irala. A esta espedicion obligabale, además de su propio deseo, uno de los articulos del contrato que había estipulado con el Gobierno español.

Debemos insistir aquí acerca de la tendencia que se netaba en los conquistadores, de seplorar los países situados al Oeste, en vez de dirijir sus miras hacia el Norte. La sed de riquezas, que esperaban satisfacer con la posesión de los países que lindaban con la conquista de Pizarro, países que suponían abundantes en ricas minas de preciosos metales; acaso tambien el no tropezar en sús incursiónes con los dominios portugueses, y finalmente, el poner en comunicación ambas conquistas, son causas suficientes que justifican estas tendencias, y esplican satisfactoriamente la conducta de don Pedró de Mendeza, Ayolas, Trala, y la espedición nuevamente proyectada por el Adeligatado alvar Nuesa.

Con el objeto de que esta nueva espedición no se malogrisse, como había sucedido á las anteriores, resolvió Alvar Nunez tomar todas las medidas que su prudencia pudo dictarle, enviando en calidad de esplorador á su segundo, Irala, con tres bergantines, que remontando el Paraguay, inquiriesen de los indios que poblaban sus riberas, cuantas noticias fuesen necesarias para el mejor logro de la empresa proyectada.

Navego Itala por el Paraguay, sosteniendo algunos Enoques con diversas tribus de indios, hasta los 22º 31º de latitud. Para esplorar el país, enviaba de vez en cuando, algunos españoles acompañades de indios Guaranis; pere destandandos estos por el temor que les infun-

dian los indios del Chaco, regresaban à la Asuncion sin resultado alguno. No por eso se desalentaba Irala, sine por el contrario, seguia remontándose por el Paraguay hasta los 17º 57º hasta la laguna del Yaibá, en donde empiesan los estribos de la sierra de Santa Lucía, que por le escarpada no presentaba fácil acceso, y por lo tanto no le pareció oportuno atravesar por aquel sitio la cordillera de les Andes, que la separaba de las comarcas que con tanto afán buscaba.

Con el objeto de adquirir mejores noticias, desembarco algo más abajo de la laguna citada, punto que denomino Parto de los Reyes, y de allí habiendose internado algunas jornadas y adquirido el mayor número posible de noticias, regresó á la Asuncion para dar cuenta al Adelantado de su viaje.

Ardia Alvar Nuñez en deseos de comenzar la proyectada espedicion, que habia de ponerle en contacto con ricos países, y desde la vuelta de Irala no perdoné fatiga ni cuidado alguno en disponer lo necesario para el más fácil logro de sus miras. Antes sin embargo, mandó nna espedicion para acopiar víveres, y rechazó algunas incursiones de indios que atacaban en sus encomiendas á los Guaranis convertidos.

Ya empezaban á sentirse los celos y rivalidades entrelos nuevos conquistadores; murmurábase del carácter
áspero y violento del Adelantado, y los oficiales reales
trataban de poner un dique á los escesos de Alvar Nuñez,
lastimados como estaban porque ne debian formar parte
de la espedicion al Perú. Esto produjo vivas representaciones de parte de los mencionados oficiales de Hacienda, que enviaron al Gobierno español una representacion, quejándese de la conducta del Adelantado en él uso
de sus atribuciones. Sabedor Alvar Nuñez de la conspiracion, hizo prender á los que pensaban fugarse con las cartas y á los oficiales reales, si bien al propio tiempo, pusoen libertad á dos de ellos y les permitió le acompañasenen la proyectada esploracion.

Dividiéronse las tropas en dos secciones: una que debia ir costeando el Paraguay; otra que en pequeños birgantines y canoas, propias para la navegacion fluvial, debia remontar el rie; y de esta suerte púsose en camino.

Alvar Nunez el 8 de setiembre de 1543. Atravesó la espedicion el territorio poblado por los indios de la tribu Mongola, que le suministro viveres y auxilios, y de esta manera llegó hasta Ios 22º de latitud proximamente, en donde se encontraban los últimos indios Guaranis de las riberas del Paraguay, por los que se supe que iban delante los que habian seguido por tierra las orillas del rio.

Al llegar al cerro llamado de San Fernando por unos, y Psn de Azúcar por otros, reunieronse todos, y tomando sitio en los bergantines y canoas, prosiguieron el camino remontando siempre el mencionado Paraguay, hasta donde las aguas del rio permitian la navegación. Desde alli, destacó Alvar Nuñez algunos esploradores en solicitud de noticias y de víveres, y reunió el consejo de oficiales para deliberar acerca del partido que en razon de las circunstancias en que se encontraban deberian abrazar.

El Consejo de guerra manifesto que la escasez de viveres, las dificultades que el terreno ofrecia y la proximidad de la estacion de las lluvias, que amenazaban con
las inundaciones de los rios y arroyes, no les permitian
seguir adelante, y este fue el voto casi unanime del
Consejo.

Contrariaba esta determinacion en gran manera, los planes del Adelantado; pero por más que insistió en seguir su primer propósito, solo consiguió con ello agriar más y más los ánimos, viéndose precisado á abandonar la empresa en que habia fundado tantas y tan risueñas esperanzas, y regresar á la Asuncion para condescender con los deseos de su gente.

Desde entonces, la buena inteligencia entre. Alvar Nuñez y sus soldados quedo rota; empezose a formar contra el una conspiración, que fermentando sordamente, debia tarde o temprano producir sus frutos, que habian de serle funestos.

En efecto, poco tiempo despues del regreso del Adalantado á la Asuncion, a donde llego enfermo y poco satisfecho de su empresa, viose preso por su propia gente amotinada, que despues de cargarle de grillos, le encergó en lugar seguro, colocando para su custodia una numerosa guardia. El haberse llevado tan fácilmente a cato este ataque contra la persona de Alvar Nuñez, manifiesta

bien á las claras las pocas simpatías con que contaba. El seldado aleman Schimidels, nos corroba en estas ideas, mucho más, cuanto que fué testigo presencial, del hecho, y escribió algunos años más tarde en su pátria la historia, de estos sucesos, sin encontrarse espuesto á las iras ni sujeto á los favores de Alvar Nuñez.

En la historia de la conquista de América son tan frecuentes estas conspiraciones y luchas, que más que á los indios, debian temer los jefes á sus propios soldados. En países tan distantes del Gobierno central, y entre personas que cási obraban por su propia cuenta, no era fácil: mantener el orden y disciplina, formándose entre ellos tantas parcialidades y banderias, como eran las ambiciones que fermentaban entre los espedicionaries.

è Ni el gran Colon se vió libre de este genero de asechanzas, siendo conducido a España cubierto de cadenas, el que había mostrado al mundo asombrado un nuevo Gentinente, que el proceleso mar ocultaba entre sus espumosas ondas. Este mismo destino cúpole en suerte á Alvar Nuñez, si bien de las piezas justificativas que obran en el archivo de la Asuncion, del testimonio de los historiadores más ilustrades é imparciales, así como tambien de la sentencia que contra él dictó el Consejo Supremo de Indias (1), se justifica de alguna manera la determinacion de sus soldados y oficiales.

Ahacasele escesiva dureza en el mando, muertes innecesarias y mal trato hacia los oficiales de Hacienda, nombrados para inspeccionar la conquista y recaudar lo perteneciente al Real Tesoro (2).

(1) Fué condenado Alvar Nuñez por el Consejo de Indias,

a ocho años de prision en el presidio de Oran.

(2) La conducta de Alvar Nuñez, ha sido objeto de muy contradictorios juicios, de los que no se desprende con completa exactitud la vegdad. Nosotros nos hemos adherido al parecer de Azara, por la imparcialidad que reina en toda su obra, y porque no sabemos haya tenido motivo alguno personal de alterar la verdad en lo que á Alvar Nuñez se refere. El señor Magariños y Cervantes, en sus estudios políticos y sociales sobre el Rio de la Plata, es de opinion completamente opuesta. Presenta al Adelantado como víctima de la calumnia y del espiritu de revuelta, de que su gente se encontraba dominada, y apoyándose en el testimonio de Barco, Ruiz Diaz, Guevara y Herrera, Lozano, hace el siguiente juicio:

Alvar Nuñez, que consiguió que no se llevase a efecto tan deshonrosa sentencia, escribió sus comentaries, que donde trata de justificar su conducta, si bien no logró su objeto de una manera satisfactoria y propia para desvirtuar la sentencia del Consejo de Indias.

«El carácter y temple de alma de Alvar Nuñez, no pentennecian á su éposa; por ese iué desgraciado. Es tal nuestra conviccion en este punto, que aun cuando no tuviésemos el apoyo de la historia en aucetro favor, la simple loctura de

les heches nos convenceria de esta verdad.

Ahera bien; nesotres hemos interpretado la historia de distinte modo que el escritor oriental. Barco, Guevara, Ruíz-Dias; etc., copiam les comentagios de Alvar Nañes, y por ese nocha sido aospechoso su testimonie, prefiriendo al de Schigmidels, centemporaneo de los hechos en cuestion, y que ne sabemos haya tenido motivo alguno personal para alterarios. Por otra parte, la sentencia del Conseje de Indias, en un tiempo en que tanto representaba el priscipia de suterista mas ha decidido por completo. Nuestres lectores, en vista de que tos antecedentes, pere descansamos tranquilos, pues no nocha movido en gañado; pere descansamos tranquilos, pues no nocha movido en nuestro juicia ni el más leve espiritu de parcialidad.

## CAPITULO VII.

India, elejido por segunda vez para el gobierno del Plata.—
Nueva espediciou cantra los indios.—Viaje de esploracion
al Perú, atravesando la provincia de Chiquitos.—Llega
cerca de Chuquizaca.—Disturbios en el Perú.—Detiénese
fazia, y cavia embajadores a Lima pidiendo la confirmaaion de su gebierno.—Guerras, con los indios de Chiquitos.
—Contestacion de la Gasca, gobernador del Perú.—Vacimeion de Irala.—Su vuelta a Pan de Azúcar.—Noticianle el
membramiento de Abreu.—Muerte de Mendosa.—Vuelve
Irala á la Asuncion.—Muerte de Abreu.

No se apaciguaron por completo los ánimes de los revel tosos con la prision de Alvar Nuñez. Algunos de sus parciales procuraban escitar los ánimos y entorpecer la marcha del gobierno de Irala, que por voto popular habia sido elejido para reemplazar al Adelantado.

Los indies Guaranis, repartidos en las encomiendas, y que hasta entonces se habían mantenido en la obediencia, animados, sin duda, por el ejemple que se les presentaba, y creyendo más fácil su vencimiento á causa de la division, huyeron á los bosques comarcanos, no sin que algusos diesen muerte á sus señores.

Calmó Irala por medio de la prudencia y de la duizura los ánimos irritados de los parciales de Alvar Nuñez, dió además algunas disposiciones acertadas para el resguardo de la naciente ciudad, y se preparó á someter á los sublevados, Guaranis. Perseguidos hasta en sus propias tolderías, fueron derrotados en varios encuentros, no sin

sensibles pérdidas de una y otra parte. Esto no obstante, cada vez se iba aumentando el número de los indios, y encontrándose Irala con pocos recursos para someterlos, se vió en la necesidad de regresar á la Asuncion en busca de refuerzos.

Preparó inmediatamente una nueva espedicion centra los indígenas que se habian retirado algun tanto de la ciudad, sin abandonar, no obstante, las orillas del Paraguay, y para el mejor éxito de sus planes, dispuso que parte de su gente rementase el rio, y la otra costease sus riberas hasta encentrar á sus contrarios. Los indios, encontrándose entre dos fuegos, y no pudiendo resistir á las superioridad de las armas españolas, despues de grandes pérdidas, viéronse en la necesidad de solicitar la paz, que el vencedor no puso dificultad en cencederles; conociendo, como no podia menos, que de la buena inteligencia entre los españoles y Guaranis, dependia la suerte futura de la ciudad de la Asuncion y los territorios comarcanos.

Terminadas felizmente estas diferencias, aplicóse Irala al gobierno interior de la ciudad, dotándola con algunas disposiciones que reglasen los cambios, tratando al propio tiempo de fomentar el gusto por la agricultura, pues el país no ofrecia otras riquezas esplotables.

La suerte desgraciada de todas las espediciones que hacia el Perú se habían dirijido, no enfriaron por completo en los españoles el deseo de penerse en comunicacion con aquellos ricos países. El mismo Irala propuso, una nueva espedicion á los principales oficiales, proposicion que fue admitida con aplauso general. Estaba en los deseos de todos los atrevidos aventureros que atravesaban el Atlántico, llegar lo más pronto posible al logro de sus fines, que era la adquisicion de riquezas, para que pudieran contentarse con la lejana esperanza de labrar su fortuna con el cultivo de los campos.

En solo dos meses, dispuso Irala lo necesario para el viaje, y siguiendo la costumbre establecida, distribuyo su gente en dos partes: una que debia costear el rio, y otra subir por el embarcada en ligeros bergantines, con la orden de reunirse en San Fernando. Una vez allí, despacho sus naves a la Asuncion, quedandose el con solo dos.

que abasteció de viveres; y ordenando à la gente que dejó à su custodia, que le esperasen per espacio de dos años, internose tierra adentro hácia el Oeste, siguiendo próximamente el mismo camino que había seguido Ayolasen su primera espedicion. Tuvo en su marcha que combatir con los indios Guanas y Albayas que le armaban emboscadas, y de esta suerte, penetró por la llamada hoy tierra de los Chiquitos.

Aquí detuvose algun tiempo, y dudó sobre si volveria la Asuncion: pero pudo más en el y en su gente, el deseo de esplorar nuevos países. Combatiendo sin cesar contra los indios y contra una naturaleza agreste y salvaje, que le presentaba peligros de todos generos, llego por ultimo a las cercanías de la ciudad de Chuquizaca, fundada el año 1538 por el capitan Pedro Anzures, que habia acompañado a Pizarro a la conquista del Perú.

Las noticias que de los indios pudo obtener, acerca de los trastornos que tenian lugar en el Perú, las parcialidades distintas en que el país se encontraba dividido, la muerte de Pizarro y Carvajal, le determinaron á detenerse en el pueblo Machcanes, enviando no obstante alques de sus oficiales á Lima, a felicitar á Pedro de la Gasca por sus victorias contra Pizarro, ofreciendole sus tropas y pidiendole al propio tiempo le confirmase en el gebierno del Plata.

Ne debemos estrañar esta peticion de Irala, pues sabemos que el gobierno solo lo debia a la eleccion de sus soldados y estaba temeroso de que de un momento a otro el Gobierno de Madrid le destituyese nombrando al que le solicitase, presentando algunas condiciones ventajosas para la conquista de aquellos países. Determino en su consecuencia Irala esperar la respuesta a su embajada en la provincia de Chiquitos, en donde batallo con algunas tribus de indios pertenecientes a aquellos países, logrando impenerles respeto por medio de las armas, y evitar que en lo sucesivo le molestasen mientras su permanencia en el país.

No tardaron los oficiales que diputó Irala, en traerle la respuesta del gobernador del Perú, que no fue favorable como esperaba á su internacion en el país, y si bien le colmaba de presentes y buenas razones, le advertia que abandonase el territorio que fermaba parte de su gobierno. Movianle á estas disposiciones á Pedro de la Gasca,
el temor de que Irala y sus tropas se uniesen á los parciales de Pizarro, que todavía discurrian por el país opemiéndole dificultades en su gobierne, y que con este poderoso refuerzo cobrasen nuevos brios, le produjesen luchas y trastornos que no pudiese apacignar, poniendo
de esta suerte en grave peligro su peder.

Irala por su parte, despues de haber vacilado algun tiempo, sin resolverse á penetrar en el Perú, á apesar de las vivas escitaciones de sus soldados, que creian tocar ya con sus manos los tesoros con que hacía tanto tiempo soñaban, pudo; aunque con algun trabajo, convencerlos y dió la vuelta hácia la Asuncion buscando otra vez las aguas del Paraguay, cuyas riberas siguió hasta llegar á San Fermando ó Pan de Azucar, en donde además de encontrar la gente que en aquel sitio habia dejado, supo nuevas de la Asuncion que le pusieron en gran cuidado.

Estas noticias en efecto no eran nada tranquilizadoras, pues le hacian saber el peligro que corria su gobierno, y la gran necesidad que hacía su presencia en la Asunción para deshacer las maquipaciones que contra el se foriaban.

Habia encargado Irala el gobierno de la Asuncion, al empezar sus esploraciones hácia el Perú, á don Francisco de Mendosa, al cual, despues que hubo transcurrido un año sin saber noticias de los espedicionarios, parecióle que habrian sufrido la misma suerte que habia cabido á Ayolas. Estas presunciones, que por otra parte no estaban justificadas por ningun sólido fundamento, le determinaron á convocar á los principales españoles, con el objeto de nombrar nuevo gobernador, creyendo que sería nombrado sin oposicien alguna. No obstante, su proyecto no tuvo el resultado que esperaba; pues Diego de Abreu, que contaba con algunos amigos y parciales, supo con maña artificiosa, ganarse las voluntades de la mayor parte de los españoles, y consiguió el mando por una gran mayoría de votos.

Esta resolucion, poco grata para Francisco de Mendona, le determinó á protestar de la validez del acto, y á declarar nula la elección, presentandose en abierta lucha con el dejido Diego de Abreu, y tratando de apoderarse de su persona. Mas este, advertido á tiempo, previno las intenciónes de su rival Mendoza, haciendole sufrir la suerte que este le preparaba, y formándole proceso per perturbador de la provincia, fue sentenciado á muerte, cuya sen tencia se llevo a cabo, a pesar de su dureza y de las protestas y apelaciones del infortunado Mendoza.

Apresurose Irala a regresar à la Asuncien tan luego como supo estas noticias, y antes de llegar intimo a Abreu que dejase el mando, pues no habiendo muerto, continuaba perteneciéndole. No convenia esto con las miras del aucro gobernador, que no habia repurado en los medios para llegar al deseado fin, por cuyo metivo determinó defenderse, y encerrose en la Asunción, dispuesto á disputar

palmo a palmo el terrene a su competidor.

Irala puso sitio a la ciudad con toda su gente, esperando que no tendria que apelar à la fuerza de las armas, y que le bastaria esperar à que las tropas abandonasen à Abreu. No se hicieron esperar las deserciones que habia interiormente pronosticado Irala, pues iban presentándosele poco á poce los soldados de su competidor, soldados que él recibia con agrado para alentar de esta manera la desercion. Estas circunstancias determinaron à Abreu á abandonar la ciudad con algunos de sus parciales, volviende Irala á tomar posesion de su gobierno, no sin que las pocas gentes del huido molestasen de vez en cuando las cercanías de la Asuncion, con rapiñas é incursiones atrevidas. Mientras se disponia Irala á deshacer por completo estas parcialidades, tuvo noticia de una conspiracion que contra su vida se tramaba, viéndose en la precision de castigar severamente à los principales promovedores de ella, si bien despues de trascurridas estas críticas circunstancias, indultó generosamente á todos los partidarios de Abreu que se le presentaron. Estas medidas hábiles, fueron dejando á Abreu sin parciales. El ejemplo de la defeccion de sus tropas, no le movió á acojerse al indulto con que le habia brindado Irala; quizás le determinaria el preseguir en su resolucion, la poca fé que le mereciesen sus promesas. Como quiera que este fuese, no podia durar mucho semejante posicion, terminando todas estas disensiones con la muerte de Abreu, en medio de un bosque,

adonde habian ido á perseguirle algunos soldados por orden del gobernador.

Estas espediciones presentaban un funesto ejemplo à los indios apenas reducidos, alentandolos à intentar su libertad, al propio tiempo que las tribus belicosas de aquellas comarcas, valiendose de las luchas intestinas que dividian à los españoles, ayudaban en su proposito à los Guaranis, con incursiones atrevidas é incesantes ataques contra las posesiones españolas, especialmente contra las casas del campo, que centaban con poca defensa. No se le ecultaban à Irala las causas de estas molestias que los indios causaban, y aplicose à apaciguar, ante todo, el país, ofreciendo un completo indulto à los restos que quedaban de la faccion del infortunado don Diego de Abreu.

Desembarazado Irala de estas discordias y robustecido su gobierno, dedicóse á sujetar á los indios comarcanos, para poner á cubierto las tierras de su gobierno.

A CHARLESTA STATE OF A The figure of the contract the Congress of the Congress of the Congress of the The state of the s ್ ಬೆಸಲಾಲೆ ಬತ್ತೆ err is a ាលការបាន**ស្ថេ**ន ដែលមានដែលតែ បន្ទាប់ ក្នុងសេសសម័តិ ខ្លាស់សាការ To be the state of the state of the second and the Compared to the second of the ter a sugar term of A COLD FOR THE COM was the region of the property of the state · I come that there is not a stable to a such ABBLE CONTRACTOR OF A STORY OF STREET and have a manual to some in proceed the colorest to new we are a color of the fourth of the above of the above of to the constant section potent aboliance or all errors presentation of the land of the leading of the leading of the content of the leading of the lead was all eases and other most people of at afamoral ma there are in the more problems of the property of the security and the first of the second se

Tentativas para fundar un pueblo en el Rio de la Plata, y éxito desgraciado que tuvieren.—Carácter belicoso de los Charruss.—Viaje al territorio del Guairá.—Fundacion de Ontiveros.—Don Juan de Sanabria, Adelantado del Rio de la Flata.—Espedicion de Salazar.—Muerte de Sanabria.—Erijese la cátedral de la Asuacion.—Confirmase á Irala en el gobierno, del Plata.—Nuevas providencias que temó. Nuflo de Chaves cencluye la reduccion del Guaira.—Disturbios en Ontiveros.—Fundacion de Ciudad-Real.—Muerte de Irala.

Sosegado el gobierno, destruidas las principales parcialidades, rechazados los indies que con sus correrías molestaban a la Asuncion, y contando Trala con un punto de
partida seguro para continuar la conquista del país, envió a algunes españoles, para que esplorando la embocadura del Rio de la Plata, fundasen una ciudad en el punto
más a propósito, y que mayores ventajas ofreciese de
prosperidad y engrandesimiento.

Nadie puede duar de la importancia que deberia tener

Nadio puedo dudar de la importancia que deberia tener em establecimiento en la embocadura de tan caudaloso año; en especialidad para servir de escala á las naves que fuesen de la Península, lo inismo que á fas que regresasen del interior del país; mas por desgracia, los nuevos especicionarios no púdieron lievar á cabo su propósito, pues a uvieron que abandonar el establecimiento que fundaron.

en 1553, en la embocadura (del San Lorenzo, tributaria del Plata, y que demominaron San Juan.

Habitaban aquellas comarcas los indios Chanas y Charruas, que tan luege como se apercibieron del intento de los españoles, determinaron estorbarlo con cuantos medios estuviesen á su alcance, y molestaron sin cesar la naciente colonia, con repetidos asaltos y atrevidas incursiones. Estos medivas, y el ne ser propicio el suelo de aquel territorio para las semillas que los españoles habian traido de la Asuncion, les forzaron á abandonar el naciente establecimiento, y despues de haber recibido las órdenes de Irala, á quien anticipadamente dieron el oportuno aviso, regresaron á la Asuncion.

Entratanto que estas coma encedian, no desendados el gobernador estender los finites de sus posesiones. Dirijió esta vez sus miras al territorio de Gualrá, que confinaba son las pesasiones portuguesandel Brasil. Bara este efecto, diritisco por el Paranti hasta el Salto Granda. Desembarcando en aquel punto é internándose en el paía, le sometió en peco tiempo, despues de haber venedelest algunos encuentros a los indios Guaranis que le habitaban. Despues de regresar a la Asuncion, conoció la necesidad de formar algunos establecimientos en la provincia, para seguridad de las posesiones españolas, y para establecer los límites que separaban su gobierno del territorio portugués.

Para llevar à cabo su idea, envió una espedicion al mando del capitan Rodrigues de Vergara, con las instrucciones necesarias para crijir una ciudad en el territorio de Guairá, fundándose de esta suerte la villa de Ontiva-nos, una legua más arriba del Salto Grando, en la costa ariental del Paraná.

Poce le servia à Irala para conservar su gebierne, la actividad que desplegaba, y las espediciones que sur conservar de conservir conservir de conservir de conservir passes, pues en la corte de Repaña se parasba an anvier principal y en nombrar nueve gebernador de aquel territorio.

de Adelantado, jara suceder à Alzar Muñez en el enrue de Adelantado, jidou fluan de Sanabrie; natural de Trujillo, mediante condiciones propuestas por el Gobierno, dirijidas : a la mayor prosperidad del territorio conevistado (1).

Estipuladas estas condiciones y firmados dos contratos: per ambas partes, dedicose Sanabria á preparar des aprestos necesarios para la espedicion. Activaba el Gam: bierno con continuas amonestaciones al nuevo Adelantado; para que emprendiese cuanto antes su viaje. Metivaban estos mandates, la noticia de que el Gebierno portue gates preparaba un viaje de esploracion al Brasil, y to-, misse que llegando primero, se posezionasen de algune de los territorios que formaban parte del gobierno del-Rio de la Plata. No eran infundadas estas sospechas, pues las niteriores diferencias, acerca de les límites de la posesien de ambas coronas, y la tendencia que siempre mos traxen les portugueses por hacerse dueños del Rio de la Plata para monopolizar su navegacion, justifican estas Dresmaciones.

No pudiendo, sin embargo, penerse en camino el nuevo-Adelantado, por no estar preparado todo lo necesario para la proyectada espedicion, dió órden para que saliese con

tirles entre los españoles que residian en la Asuncien.

3.ª Encargabasele la coaduction de les artesanes é industriales que lo solicitasen, con sus útiles, señalando el flete que pagarian en ocho ducados.

4.2 Debia conducir ocho frailes franciscanos, para la re-

duccion del país á la religion católica.

5.2 Además de cinco embarcaciones, con los vivéres necesarios, debia llevar cuatro bergantines con piezas y viveres para más de ocho meses.

: 6 . Ordenábasele además, ela sereccione de dos ciudades: una al Norte de la isla de Santa Catalina, y otra en la embocadura del Rio de la Plata.

7. Ofreciasele en cambio de las condiciones estipuladas; el privilegio de poblar y repartir el territorio que descubrie: conquistase,

8.ª Debian pertenecerle las tenencias de las fortalezas que construyese y los empleos de alguacil mayer de las ciudades que faudase.

Que en la ciudad donde residiase, no pudiese haber mas que doce regidores, y que el alguacil mayor no podria. Listar más que el 5 por 100 de las ejecuciones que practicase. Lasane (libro u, cap. v.)

<sup>(1)</sup> Estas condiciones eran las siguientes:
Conduciria el mencionado Sanabria a sus espensas dospientos cincuenta soldados, y cien familias pobladoras, provistas de las semillas y aperos necesarios para el cultivo. 2.ª Debia llevar ropas, armas y herramientas para repar-

lo ya dispuesto Juan de Salazar, que se hizo á la vela en-Sanlúcar el año de 1552 con tres embarcaciones. Sanabria, sin embargo, no llegó á cumplir su promesa, pues habiéndose dado al mar dos años despues, arribó á Cartagena del golfo de Méjico, de donde regresó á España, yendo á concluir al Perú poco tiempo despues.

Atravesó Salazar el Atlántico, y tocó en las costas del Brasil, donde naufragó una de las embarcaciones, aunque los tripulantes y pasajeros pudieron felizmente salvarse. Este descalabre que les ponia en algun aprieto para trasladar toda la gente por el rio, movióles á seguir el camino de Alvar Nuñez, quedándose algunos para conducir las naves á la Asuncion. Despues de penalidades sincuento, llegaron ambas espediciones al término de suviaje, conduciendo el primer ganado vacuno que tanto había de procrear en aquellas comarcas, abundantes en econtes pastos, hasta el punto de ser hoy dia aún, la principal riqueza de los países regados por el Rio de la Plata.

Ya aquellas posesiones habian crecido bastante en importancia, para que se pensase en la conversion de los indios semetidos, á cuyo efecto era menester establecer iglesias dotadas del suficiente número de religiosos que lievasen á cabo tan importante tarea.

La ciudad de la Asuncion, que insensiblemente se habia convertido en capital de los países conquistades, punto de reunion de todas las espediciones, y que situada a crillas de un caudaloso rio que comunicaba con el Parana, principal afluente del Rio de la Plata, y grande artéria per donde podia circular espeditamente el comercio, merecia la más alta atencion de parte del Gobierno español. Era natural que en ella se estableciese tambien la Sede religiosa de aquel país, para que de este centro fuesa irradiando poco á poco hasta los puntos más remotos y avanzados de aquella dilatada conquista.

Estos motivos determinaron al Gobierno español a echar los cimientos de una catedral en aquella ciudad, y a enviar un obispo con el correspondiente número de eclesiasticos, para el servicio del templo católico. Nombrose para esta nueva dignidad al religioso franciscano fray Pedro Fernandez de la Terre, que llegó a la Asuncien en el

Domingo de Ramos del año 1555. Era portador el nuevo obispo de un despacho para Irala, en donde le nombraba al Rey gobernador del Rio de la Plata. Con tan felices auevas recibió Irala á fray Pedro de la Terre, con toda la pompa y solemnidad que por el cargo de que estaba investido merecia, y autorizado con el nombramiento que robusteció su poder de un modo notable, dedicóse á proveer todo lo que juzgó conducente para la prosperidad y florecimiento de la naciente colonia.

Sus principales providencias dirijiéronse al afianzamiente del municipio. Proveyó las plazas de regidores
que habia vacantes, fundó dos escuelas públicas de
mos, y echó los cimientos á dos edificios importantes, u o
destinado al Ayuntamiento y otro á Catedral; dedicándo de
á repartir entre los soldados y demás conquistadore
más equitativamente que le fué posible, los efectos y prechos que las últimas espediciones habian consucEstas prudentes medidas apaciguaron los ánimos de tros
los descontentos que habian tomado parte en los antes ores disturbios.

No podemos menos de hacer notar aquí, que de los listoriadores centemporaneos, aun aquellos que por circo istancias particulares, se muestran quejosos de la la y votaperan su conducta, se desprende la indudable verdad de que si no le pertenece la gloria de ser el primer conquistador de aquellos países, nadie le puede disputar el honorde haber organiza do la conquista, y estendido sua limites de una manera notable.

El nombre de Irala, irá siempre, merced á los grandes servicios que prestó á la colonia, unido á la poblacion de la cuenca del Plata y sus principales afluentes.

Ordenabasele en las instrucciones que acompañaban al nombramiento el continuar repartiendo los indios en encomiendas, por parecer el mejor sistema para somet el país, estender la población y premiar los servicios de os conquistadores más benemeritos (1).

<sup>(1)</sup> Antes de esta ór len ya había repartido Irala en encomiendas, los indios de los pueblos de Itá, Acaai, Tobapi Yaguaren, Altos, Yois, Mongolás, Atira, Ipane, Guarambaré, Candelaria, Ibirapuriya, Terecanis, Marcairain y otros, cuyos repartos sanciono para conformarse con las ordenes que recibió de la cérte de España.

4

Tratando de oponerse al progreso de las conquistas portuguesas, que avanzaban sin cesar hácia el Sur con el objeto sin duda de posesionarse de la ribera derecha del Rio de la Plata, v considerando insuficiente para atajar aquellas tendencias la villa de Ontiveros, único baluarte que protejia la tierra del Guairá, despachó hácia este país á Nuflo de Chaves, para reducir á los indios y repartirlos en encomiendas, lo que al paso que le ponia en disposicion de satisfacer á todas las ambiciones, consolidaba la conquista de aquellos países, comprendidos entre los considerables rios Tiete é Ignazu, que desaguan en el Paraná y el Atlántico.

La posesion de estas comarcas haria de fácil acceso la ciudad de la Asuncion sin necesidad de remontar los rios de la Plata y Paraguay.

Redujo Chaves, cumpliendo las ordenes de Irala, los indios Guaranis que habitaban las riberas del Parana, y del Parapané su afluente, formando de ellos algunos pueblos (1) v repartiendo encomiendas entre sus soldados.

Esto desagradó en estremo á los pobladores de la villa de Ontiveros, que se quejaban amargamente de no haber sido comprendides en el reparto. Estaba poblada la mencionada villa por los partidarios de Abreu, y esto les sirvió de pretesto para premover conflictos y dificultar asi la accion del gobierno de la Asuncion.

Advertido Irala de las disposiciones poco pacificas que los habitantes de Ontiveros mostraban, nombró un nuevo jefe, haciendo llamar á la Asuncion á García Redriguez de Vergara, que alli mandaba, y dispuso una pequeña espedicion para volver á la obediencia á la rebeido villa: pero fueron rechazadas las tropas de Irala sin haber conseguido su objeto, despues de un descalabro en las aguas del Paraná.

No convenia à Irala mestrarse escesivamente resentité con-los habitantes de Ontiveros, a los que una conducta demasiado fuerte v severa, hubiera conducido quinavá

<sup>(1)</sup> Recibieron estos pueblos los nombres de Loreto, Ban Ignacio, San Javier, Ban José, Asuncion, Santo Angel, San Antonio, Sani Pablo, Santo Tomé, Angeles, Concepcion, San Pedre, Justa Maria.

llamar en su auxilio á los portugueses, que deseaban con tanto ardor posesionarse de aquellas comarcas. Veíase, pues, en la necesidad de reducir á la obediencia la villa citada, afianzar más y más su poder en la provincia del Guairá, y cortar los progresos que los portugueses podrian hacer en aquella direccion.

Estas reflexiones moviéronle à dilucidar amistosamente la cuestion, y aun á sacar partido de tales disturbios, para el mejor logro de sus fines y mejor afianzamiento de lo conquistado. Para conseguirlo, envió una espedicion compuesta de cien hombres para que fundasen unidos á los de Ontiveros un nuevo establecimiento, repartiéndose las tierras que conquistasen y los indios que redujesen. Estas disposiciones produjeron el deseado efecto, pues los habitantes de Ontiveros, unidos á los esploradores de la Asuncion, fundaron á Ciudad Real, algo más al Norte en la confluencia de los rios Garaná y Pequiri, repartiéndose los indios de la comarca en encomiendas, segun el sistema seguido en toda la conquista. Poco tiempo despues de estos sucesos, partió otra espedicion con el objeto de fundar una ciudad hácia la provincia de Chiquitos, establecimiento que tendria la importancia de poner en comunicacion los gobiernos de la Plata y el Perú.

No pudo, sin embargo, Irala saber el resultado de su nueva empresa, pues murió á principios del año 1557,

poco tiempo despues de estos sucesos.

De la desapasionada lectura de los historiadores contemporáneos, así como de la sana crítica, se desprende, á no dudarlo, el mayer elogio de la conducta observada por Irala en la conquista del país. Bien es verdad que si sus hechos no alcanzaron el renembre de las hazañas de Corés y de Pizarro, tambien lo es que estos tuvieron un teazo más notable y magnifico del que dispuso Irala, pues las riquezas que el país encerraba, en su mayor parte agrícolas, no eran ni podían ser apreciadas con las erradas ideas de aquellos tiempos acerca de la ciencia económica.

Los gobiernos, los particulares, los atrevidos aventureros que á semejantes empresas se lanzaban, graduaban al ardor y actividad empleados en la lucha, por la abundancia de los tesoros que el país contenia, y las minas de metales preciosos que en su seno se ocultaban. Segun estos principios indudables, graduamos de más fáciles las conquistas de Méjice y el Perú, que las del térritorio del Plata. En aquellas comarcas existian grandes imperios, que habian dado ya algunos pasos en el sendero de la civilizacion; mas esta circunstancia, que á los ojos de algunos dificultaba la empresa, es á los nuestros un motive más de la facilidad del triunfo. Quien no conoce que la suerte de estos imperios dependia en gran manera de la suerte de la capital? Onién puede olvidar, por otra parte. el ardor de que se sentirian animados aquellos atrevidos? aventureros ante la magnifica perspectiva de los tesores quo ante su vista se presentaban? Al mismo tiempo estas mismas riquezas, ino facilitaban más y más el éxito de la empresa, suministrando los recursos necesarios para atraer soldados y aventureros, que ofreciesen voluntariamente su espada con la esperanza de granjearse un rico botin?

El Gobierno español, que palpaba con sus propias manes los preciosos metales que los conquistadores enviaban
para implorar auxilios, mo debia dar mayor importancia, y dirijir todo su interés á la pronta posesion de aquellos países, que á la conquista del territorio Argentino,
que no ofrecia otra cosa más que tierras idóneas para la
agricultura y la ganadería, mucho mas tratándese de
una nacion como España, en donde por falta de brazos estaban yermos los campos más fructíferos de Europa?

Pesadas bien estas razones en la balanza inflexible de la razon y de la justicia, no podremos menos de admirar el trabajo asíduo y contínua laboriosidad de Irala. Trabajo de 24 años de privaciones y penalidades, trabajo no recompensado por una gloria igual á los sufrimientos; trabajo, en fin, sin lucro, sin nombre, sin ninguno de los alicientes que sostienen á los héroes en su gloriosa senda, y les alientan eu sus momentos de decepcion, á seguir adelante en su camino.

Los medios de que podia disponer Irala, debiaselos á sí mismo, pues el auxilio del Gobierno español era casi insignificante, y con ellos solos, sujetó la mayor parte de aquel territorio, importantisimo bajo el punto de vista comercial, pues poseia uno de los rios mayores del mundo, y presentaba un desenvolvimiento de más de 1,000 leguas.

Ni todas las aspiraciones de Irala pudieron tener completa realizacion, pues la muerte le cortó el paso en mitad
de su oscura pero gloriosa carrera, impidiéndole ensanchar la conquista por la parte del Norte, y afianzar la
posesion de las provincias del Guairá y de los territorios
que forman hoy las provincias portuguesas nominadas
Cubaya y Mato-Grosso.

La adquisicion de estos países hubiera estendido de una manera notable las posesiones españolas, y quizás hubiera cortado do raiz las interminables contiendas con el Portugal sobre cuestion de límites (en que no fué siempre España la que salió mejor librada), y hubiera evitada el derramamiento de sangre que causó la tan disputada colonia del Sacramento.

Finalmente, concluiremos esta breve reseña sobre la senducta de Irala, haciendo observar la prudencia que siempre presidió en sus muchas espediciones, las buenas ordenanzas con que dotó á la Asuncion, y que aun existen en los archivos de aquella ciudad, y el tacto que desplegó para apaciguar la exasperacion de los ánimos en las repetidas luchas intestinas que más de una vez pusieren en peligro la dominacion española, todavía naciente; contiendas nacidas de la sed de mando que devoraba á aquellos aventureros, y del poco influjo que en países tan distantes podia ejercer el Gobierno de la metrópoli.

Irala merecera siempre un puesto al lado de los Hernan Cortés y los Pizarros.

GOVERNMENT OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE STATE OF THE

. .

PROTECTION OF THE HEAVY

## CAPITULO IX.

Genzalez de Mendoza, sucesor de Irala.—Descontento de Nuño de Chaves.—Su viaje á Lima.—Formacien de un nuevo gobierne en el país de Chiquitos.—Fundacion de Santa Cruz de la Sierra.—Muerte de Mendoza.—Ortiz de Vergara clejido gebernador por voto del pueblo.—Rebelion de los Guaranis, sofocada por Ortiz de Vergara.—Su espedicion al Perú á sugestiones de Chaves.—Llegada á Chuquizaca.—Intriga de Chaves.—Ortiz de Vergara enviade á España.—Muerte de Chaves.—Ortiz de Zárate es nombrado por el virey del Perú Adelantado del Plata:—Su viaje á España para solicitar la confirmacion de su nombramiento.—Estado anárquico de la Asuncion.—Cáceres, teniente de Zárate.—Espedicion de Santa Fé y Córdoba del Tucuman.

Nombro Irala para que le sucedicse en el mando à su yerno Gonzalez de Mendoza, que tomó posssion de su nuevo cargo sia obstácalo alguno, pues la dulzura de su carácter, la proverbial honradez y otras relevantes presidas de que se hallaba adornado, le granjearon anticipadamente todas las voluntades. Su primer cuidado fué noticiar á los espedicionarios del Guairá y de Chiquitos la muerte de Irala y el nuevo cargo de que se hallaba investido.

Nuflo de Chaves, habia partido como dejamos consignado, con direccion á San Fernando pocos dias antes de la muerte del gobernador. De este punto internóse por el rio Jaurú, hasta fondear en el puerto llamado de Perabazanes, situado en el distrito de los jarayes, pues segun las órdenes de Irala, era este el sitio destinado para la nueva/colonia. Parecióle oportuno antes de fundar la ciudad esplorar el terreno para estudiar bien las circunstancias en que se encontraba el país y el punto más favorable para la nueva fundacion que intentaba. Con esta idea, esploró gran parte del territorio llamado Chiquitas, y de Moxos, llevándole á estas últimas tierras las noticias, que pudo obtener de los indios, y que se referian á la existencia de riças minas de metales preciosos.

En este país supe da noticiade la muerte de Irala, y la persona en quien habia regaido la succión del carga que desempeñaba, y otra yez la ambicien que consumia á aquellos aventureros, y que retardaba la conquista del país, se apoderó del corazon de Chaves, que se propusa fundar un gobierno completamente independiente del de la Asuncion. Con este objeto, determinó conducir su gente á les confines del Perú, para fundar la nueva colonia, lo que dió márgen á que muchos de sus soldados regresamen á la Asuncion, no queriendo faltar á las órdenes que de Irala habian recibido.

Chaves, con el resto de sus tropas, dirijióse hácia el Occidente, paro al llegar à les confines del Perú, se encontré con Andrés Manso, que de orden del virey de aquel pais, tenia instrucciones para crijir un nuevo estableci, miento. Hubo, como era natural, ágrias contestaciones de una y otra parte, que hubieran concluido, á no dudarlo, con venir ambas tropas á las manos, volviendo á derramarse en aquellos países sangre española, si no hubiera. dirimido la contienda el regente de la Audiencia de los Charcas, que señaló á cada uno su distrito, marçando los linderes de ambas posssiones. Terminadas estas diferencias, y con el objeto de obtener del virey del Perú el permiso para fundar un gobierno independiente de la Asuncion, dejo Chaves el encargo de sus tropas á un cuñade sayo, en quien tenia gran confianza, y dirijióse á la ciudad de Lima, residencia del gobierno peruano. Las sugestiones de Chayes, hallaron eco en ol virey que estableció un gobierno independiente en los territorios de Chiquitos y de Moxos, nombrando para gobernador de estos países á su propio hijo, y por su teniente al citado Chaves.

No floreció gran cosa, sin embargo, el nuevo gobierno, pues á pesar de haberse fundado el pueblo de Santa-Crus de la Sierra, tuyo que abandonarse el poco tiempo á causa de la pobreza del país, de cuyos restos se fundó posteriormente el pueblo de San Francisco de Alfaro, re-

partiendose los españoles los indios comarcanos en encemiendas, siguiendo el sistema iniciado por Irala, por ser el que más á propósito parecia para estender y consolidar la conquista.

Mientras en las tierras de Moxos y Chiquitos teniam lugar estos acontecimientos, que demostraban cuán dificil es a los conquistadores prescindir de las luchas intesatinas, el sucesor de Irala castigaba á los Agaces, que habian intentado otra vez más, molestar á los españoles de la Asuncion, y principalmente á los que residian em las encomiendas vecinas. No disfrutó Gonzalo de Mendoza por mucho tiempo del poder, pues murió el año de 1558, habiendo poseido el gobierno, solo el breve plazo de poco más de un año.

Otra vez se encentraban los españoles sin jefe que dirijiese la conquista. Esperar que llegasen órdenes del Gobierno de Madrid, era demasiade aventurado, por el largo plazo que debia trascurrir antes que el Rey de España pudiese nombrar un sucesor á Gonzalo de Mendoza. En otras ocasiones, habiéndose encontrado los españoles en igual conflicto, habian recurrido á la eleccion de jese.

Reunidos en la catedral los principales españoles bajo la presidencia del obispo, elijeron por su jefe á don Francisco Ortiz de Vergara, natural de Sevilla, á quien el obispo confirió el despache de gobernador y capitan general de aquellos países, segun una real cédula que le autorizaba á tomar estas medidas, siempre que hublese necesidad urjente de hacerlo.

Ne encontró oposicion el nuevo gobernador, pues habia sido elejido libremente, y la autorizacion del obispo daba a esta eleccion un carácter de legitimidad propio para contener á los más reveltosos. Poco tiempo hacía que Francisco Ortiz de Vergara habia tomado posesion de su nuevo cargo, y ya tuvo que castigar rebeliones de indica que parece esperaban estas ocasiones para intentar sacudir el yugo que los oprimia, y recebrar su independencia. Fueron esta vez los Guaranis los que tomaron la iniciativa, llamando en su auxilio á las tribus belicosas de las vecinas tierras, y la rebelien tomé grandes proporciones.

Vergara, con los indios que habian permanecide ficies.

y con el mayor número de españoles que le fué dado alisar, persiguió á los Guaranis, dividiendo sus tropas en dos ecciones, para que por distintas partes atacasen á los indios y los redujesen á la obediencia. Tomadas estas medidas, verificáronse varios encuentros entre los indios y las tropas del gobernador, hasta el punto en que molestados los indios por todas partes, y conociendo por la superioridad de las armas españolas, que no les quedaba esperanza alguna de alcanzar el triunfo que habia de darles la independencia, depusieron las armas y fueron conducidos otra vez á sus pueblos, y repartidos en las encomiendas que habian abandonado. Resultado igual tuvo otra rebelion de los indios de la provincia de Guairá, que intentaron apoderarse de Ciudad-Real.

Poco tiempo despues de estos sucesos, llegó á la Asunción Nuño de Chaves, nuevo gobernador de las provincias de Chiquitos, Moxos y Mato-Grosso, que habia desmembrado del gobierno de la Plata. Supo, con una conducta diestra y artificiosa, hacer olvidar al gobernador de la Asunción su conducta, gravjearse su amistad y la defobispo, y habiendo sabido las intenciones que aquel tenia, de pedir al Rey de España que le confirmase en el gobierno, dirijió sus miras á aconsejarle que, presentándose en la Audiencia de las Charcas, solicitase esta confirmación; cosa más fácil que dirijirse al Gobierno español (1).

Dejóse llevar Ortiz de Vergara de los consejos de Chaves, y disponiendo una espedicion y nombrando para que le reemplazase durante su ausencia á don Juan de Ortega, se puso en marcha remontando el Paraguay.

Segun podemos conocer por el atento examen de los historiadores contemporaneos, era el móvil de la conducta de Chaves el conducir la espedicion á través de su propio gobierno, y ganar las voluntades de los espedicionatios, para que en él se fijasen; lo cual, con algunas escepciones, consiguió hasta el punto de fundar el pueblo

<sup>(1)</sup> No deja de ser sorprendente el poder atribuido á las Audiencias, en les primeros tiempos de la conquista. Estas Audiencias eran los tribunales superiores de justicia para el interior del país, sirviendo tambien de consejo al virey. Se apelaba, de los fallos de estos tribunales, al Consejo de Indias.

de Itati, cen indios Guaranis sacados del territorio del, Paraguay.

Detuvo Chaves por algun tiempo al gobernador Vergara con fútiles pretestos, hasta que habiendo pedido, éste licencia á la Audiencia de Charcas para presentarse, llegó en compañía del obispo á la ciudad de Chuquizaca, el año de 1565. En esta ciudad fueron víctimas los espedicionarios de las intrigas preparadas por Chaves y sus parciales, hasta el punto de hacerse necesaria la intervencion del virey de Lima, que intimó á Vergara la órden de volver á España á justificar su conducta, pues se le hacía el cargo de haber abandonado su gobierno y despoblado el país.

Así las cosas, presentáronse á solicitar el gobierno vacante al virey del Perú, varios pretendientes, siendo el que hizo proposiciones más ventajosas Juan Ortiz de Zárate (1). No presentó inconveniente alguno el gobernador del Perú para admitir estas proposiciones, siempreque fuese á España á solicitar del Gobierno la confirmacion de su cargo.

Mientras estas cosas pasaban, ocurrió la muerte de Chaves en una espedicion contra los indios. La conducta de este hombre, bien puede tacharsa de ambiciosa en estremo, y promovedora de los trastornos que en la Asuncion causó la conducta de su gobernador Vergara, debida á sus interesadas sugestiones. Pero aparte de este, nadia puede negar la estrema actividad de este aventurero, en la multitud de espediciones que por encargo de Irala habia efectuado con gran sagacidad y prudencia, y que al estender su poder por las provincias de Chiquitos, de Mato-

<sup>(4)</sup> Comprometiase Zárate, 4.º A fletar cuatro naves y conducir 500 hombres, 200 labradores y artesanos, y los restantes soldados con las suficientes armas y pertrechos de guerra.

<sup>2.</sup>º A introducir en ol gobierno en el término de tres años, cuatro mil cabezas de ganado vacuno, otras tantas de ganado lanar, quinientas de caballar y otras quinientas de cabrio.

<sup>3.</sup>º A edificar dos ciudades, una entre Chuquizac y la Asuncion, y otra en la entrada del Rio de la Plata. El premio pedido por estos ofrecimientos, era el cargo de Adelantado para si y para su heredero, del gobierno de la Asuncion y de lo que se descubriese en el Paraná y Paraguay. (Archivo de Buenos-Aires.)

Grosso y Moxos, conquistaba para el Gobierno español importantes territorios. Las inmensas riquezas que de las minas de Mato-Grosso y Cubaya sacaron los portugueses, justifican hasta cierto punto las intenciones de Chaves y nos dán la clave de su conducta.

Volviendo a nuestro proposito, debemos consignar aqui los disturbios y banderías que dividian la ciudad de la Asuncion. El nuevo Adelantado nombrado por el virey del Peru, habia designado para que le sirviese en el carge de teniente à Felipe de Caceres, antes de dirijirse à España. A la liegada de Cáceres á la Asuncion, encontró la ciudad dividida en dos parcialidades, una, que reconocia al gobernador Vergara, otra, que aclamaba al Adelantado Zarate como legitimo jese de aquel gobierno, y como si no bastasen estas diferencias, a la provincia del Guaira en completa insurreccion. Para poner algun remedio á tamaño desórden, prendió Cáceres á los más revoltosos, y apaciguados algun tanto los ánimos, dirijiose à esplorar las orillas del Rio de la Plata, con el ebjeto de fundar una ciudad, conforme á los convenios establecidos entre el virey del Perú y el Adelantado.

Todo el tiempo trascurrido entre el viaje de Vergara a la ciudad de Chuquizaca y la llegada del nuevo Adelantade a la Asuncion, lo ocupan las revueltas y disensiones entre los diferentes parciales, presentando la Asuncion el aspecto de la más deplorable anarquía. Cáceres Francisco del Campo, Suarez de Toledo, en la Asuncion; Melgarejo, Riquelme y otros varios en Ciudad-Real, gobernaban sucesivamente, pasando de la prision al gobierno con la misma facilidad que del gobierno à la prision. Todo era confusion y anarquía en aquellos lugares, y las gentes sensatas y pacíficas abandonaban la ciudad, fijan-

do su residencia en el campo.

Si bien estos disturbios, de que eran teatro la Asuncisn y Ciddad-Real, entorpecian la conquista y retardaban el momento en que los españoles se posesionasen por completo del país, no detenian de un modo absoluto la fundacion de nuevos establecimientes, a lo que se atendis casi instintivamente; pues todos comprendian la necesiona de adelantar en la reduction de los indices, medie indispensable para asegurar las ciudades y poner las

encomiendas al abrigo de las repetidas, y audaces correrias de los indigenas.

Este propósito movió á Suarez de Toledo, que gobernaba en calidad de teniente de Ortiz de Zárate, á destacar una nueva espedicion hácia el Sur, con el objeto de fundar un nuevo establecimiento que podria servir de escala para las embarcaciones que subiesen el Rio de la Plata. y sus afluentes, dando seguridad á aquellas aguas. El jese destinado a dirijir esta empresa, sué el vizcaino Juan de Garay, que salió acompañade de solos 80 espanoles, de la ciudad de la Asuncion, el 14 de abril de 1573 (1). Este puñado de gente no vacilaba en internarse en dilatadas comarcas, en medio de tribus enemigas, pars fundar un pueblo, teniendo con frecuencia que rechazar, con la fuerza de las armas, las acometidas de los indios, que con repetidos asaltos trataban de estorbar estas empresas. Nada de esto detenia en su marcha á estos valerosos soldados. Constantes en su objeto, y sin cejar un instante en la linca de conducta que se habian trazado, seguian imperturbables sus designies, hasta llevarlos á completa realizacion.

.. Descendió Garay el Paraguay en una carabela que se dirijia á España, y desembarcó su gente luego que se encontraron en las aguas del Paraná. Esplorado el país con el objeto de buscar el sitio más á propósito, fijóse la espedicion en la orilla oriental de este rio, à los 31° 9° 20° de latitud Austral, principiando la construccion de un pequeño fuerte, que habia de servir de núcleo á la naciente ciudad, que se bautizó con el nombre de Santa Fé de la Vera Cruz (2).

Al mismo tiempo que esta ciudad se fundaba, otro espedicionario. Luis Cabrera, echaba los cimientos en un nuevo establecimiento. á los 31º 26' 14" de latitud. á la distancia de 60 leguas próximamente de Santa Fé. Tomó esta nueva ciudad el nombre de Córdoba del Tucumau. Entablóse entre ambos fundadores una refiida discusion, pues ambos pretendian que la ciudad de su competidor

<sup>(1)</sup> Consta de una declaración del mismo Garay, que exis-

te en el archivo de Santa Fé.
(2) Los habitantes de esta ciudad se tracladaron al sitio que hoy ocupa, en 20 de abril de 1651.

estaba en la jurisdiccion que había señalado á la suya propia, diferencias que solo pudieron arreglarse pacíficamente por mediacion de la Audiencia de Chuquizaca, que marcó los límites que debian corresponder á dichas ciudades, y las naciones de indios que podian repartirse en encomiendas.

Terminadas estas dificultades, dedicose Garay a proveer lo necesario para el engrandecimiento de la nueva ciudad, en donde dio a conocer su talento previsor y las buenas disposiciones que tenia para el mando.

And the second of the second o

Charles Television 1. The form of the control of th

Fig. 1. The second of the seco

## CAPITULO X.

Trabajosa navegacion de Ortiz de Zárate al dirijirse á su gobierno.—Nueva tentativa para fundar un establecimiento en las orillas del Plata, que no tuvo efecto.—Auxilios prestados por Garay al Adelantado.—Fundacion de San Salvador.—Llega Zárate á la Asuncion.—Su muerte.—Sucédele su sobrino Mendieta.—Espúlsanle les vecinos de la Asuncion del gobierno.—Garay, teniente general y gobernador del Plata.—Fundacion de Villarica del Espiritus Santo.—Nuevas espediciones de Garay.—Reedificase la ciudad de Buenos-Aires.—Disturbios de Santa Fé.—Muerte de Garay.—Sucédele don Alonso de Vera.—Juan Torres de Vera, Adelantado del Plata.—Fundacion de Corrientes.—Renuncia del Adelantado Saavedra.—Negroni.—Arias, gobernador del Plata.—Division del gobierne.—Fin del primer período.

Hacíase cada vez más necesario para el sostenimiento y progrese de la conquista del Rio de la Plata, la llegada del Adelantado Ortiz de Zárate, pues habiendo el Gobiermo español confirmádole en el empleo que le habia conferido el virey del Perú, darian fin con su presencia los disturbies de que era presa la ciudad de la Asuncion.

En efecto; las bastardas ambiciones de mando, habrian de ceder su puesto ante un poder legítimo, sancionado por el Rey de España, y contando este poder con la unidad de accion y de miras tan necesarias para tales empresas pedria llevar á cabo más desembarazadamente la nueva colonizacion.

Sin embargo, los importantes y numerosos aprestos que semejantes espediciones pedian, ne eran de fácil arregle en breve espacio, por cuya razon no pudo ponerse en ca-

a navegación trabajora en estremo, no á causa de las termentes, sitto per las calmas one sabrevinieron al atravesser la lissea equipoccial, produievon la consiguiente es: camer de riveres, que no pudiendo ser renovados con la dishidan comentuatidad, causaban sensibles pérdidas en la tripulación y passieros, haciendo subir las defunciones commissa durante la travesia, al número de trescientas. Si bien esta cifra puede ser algunstanto exagerada, demaestas, per lo meños, que no dejazen de espezimentarse culsusidades considerables, y sensibles perdides, atendido cicacimento total de espedicionarios. Toco la fieta en las costas del Brasil, para proyectas de les viveres de que tanta necesidad tenia. y animados con sote auxilio, penetraron los españoles per el Rio de la Platay cures willes esploraban cuidadocamente para buncar el sitio más á propósito para fundar un estableci miento en aquellas camarças, conforme á uno de los artierles del contrato estipulado entre el virey del Perú y el Adelantado Ortiz de Zárate.

Elejido el punto para el nuevo asiento en territorio habitado por indies pertenecientes á la tribu Charrua, comienzata a edificar el acostumbrado fuerte y algunas chozas que sirviesen de primer abrigo á los pobladores. Los Charruas, tan pronto como se apercibieron de las intenciones de los españoles, propusicronse estorbarlas y atacaren en gran número á los fundadores, que á costa de grandes esfuerzos consiguieran rechazar á sus belicosos contrarios.

Las bajas considerables que las tropas de Ortiz de Zárate turieran en este primer combate, le dieron a conocer el-caracter guerrers de los indios de aquellas comarcas, y la dificil que sería proven la ciudad de lo indispensable.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Componiase esta nueva espedicion de tres navios, una cebra y un patache. Con el objeto de subvanir á las uriencias de la satequización de los indigenas, acompañaban al Adelantado, el comisario fray Juan Villalta y veintiún religio-sos de la orden de San Francisco, entre ellos el andalus frays: Luis Bolaños, que se distinguió sobremanera en la predicación, componiendo además un catecismo en lengua Guarani y una gramática y diccionario de la misma lengua, que inserio posteriormente los jesuitas, y los servio de grande a mistienes.

(30)

para su sustento, así como la casi imposibilidad de reducir á los indígenas y repartirlos en encomiendas.

Estas consideraciones, determináronle á abandonar su proyecto, y á volver á embarcarse para remontar el curso del tito de la Plata. Habiendo tenido noticia de la fundacion de Santa. Fé por Garay, y teniendo esta ciudad mucho más próxima que la de la Asuncien, pidió víveres y auxilios al citado Garay, confirmándole en el gobierno de la ciudad que le debia su existencia.

Apresurose el gobernador de Santa Fé à satisfacer les descos del Adelantado, enviándole todos los refuersos y víveres de que pedia disponer, el cual repuesto con estos auxilios; prosiguió en sus esploraciones. La costa del Rio de la Plata, es en general poco abrigada, efecto de los terribles vientos dei Sur, que atravesando estensas Hanuras, desembocan en aquellas riberas con todo su fmpetu, por la falta de montañas que templen algun tanto su furia. Convencido de estas circunstancias, suspendió el Adelantade la ereccion de otro nuevo establecimiente. que tenia cemenzado en la isla del Rio de la Plata llamada Martin-Garcia, y penetró por el Uruguay para ponerse al abrigo de los vientos que hoy reciben el nompre de Pamperos. En estas orillas, y en la confluencia del Uruguay y el rio San Salvador, echó Ortiz de Zarate los cimientos de un nuevo pueblo, que recibió el nombre del rio, y nombrando à Garay teniente general de todas aquellas provincias, le dió la órden de marchar a ia Asuncion, para enviarle desde este punto los refuerzos y auxilios de que tenia necesidad la naciente colonia.

Recibidos los auxilios enviados por Garay desde la Asunción, que calmaron algún tanto el disgusto que cuna: dia en los animos de los nuevos pobladores, por las escaseces de que eran víctimas, tomé el mismo el camino de la Asunción para posesionarse de su gobierne.

Sus primeras disposiciones dirijiéronse à concluir con, los trastornos de que por tante tiempo habia sido víctima la ciudad y sus contornos, y à cortar los abusos que en tan largo interregno se habian introducido. El mal, sin embargo, estaba muy inveterado, y habia que luchar para estirparlo con grandes intereses creados durante las circunstancias escepcionales en que la Asuncion se habia encontrado,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Las nuevas disposiciones del Adelantado predujeron por este motivo gran descontento y pernicioso influjo en les ánimos, hasta el punto que murió á los pocos meses de haber tomado posesion de su gobierno, envenenado segun la opinion de algunos historiadores (1). Nombro por heredera universal á su hija única doña Juana, que residia á la sazon en Chuquizaca, y para sucederle en el cargo de Adelantado al que con ella se uniese; debiendo gobernar interinamente y en nombre de su hija, su sobrine don Diego Ortiz de Zárate y Mendieta.

Otra vez con la muerte del Adelantado vuelven á reproducirse los disturbios y disensiones apenas sofocados, mezclados esta vez con las intrigas que generalmente debia producir la clausula testamentaria de Ortiz de Zarate, nombrando para que le sucediese en el cargo al que se casase con su hija.

En estas intrigas tomó tambien un principal papel el virey del Perú, que queria conducir estos asuntes á medida de su desso, y sin duda pensaba en ello satisfacer sus particulares fines. No son de la incumbencia de la verdadera historia estas mezquinas cábalas, que desdicen de su dignidad y reconocida importancia, por cuyo motivo selo anunciamos que don Juan de Garay, nombrado tuter de la hija del difunto Adelantado, presentose en la ciudad de Chuquizaca, en donde residió hasta que se verificó el matrimonio de doña Juana Ortiz con el oidor de dicha Audiencia don Juan de Torres de Vera y Aragon, y que habiendo recibido de manos de este el despacho de teniente general y gobernador del Rio de la Plata, regresó á la Asuncien, que se jencontraba entregada á la anarquia, por haber espulsado los ciudadanos á Mendieta, que gobernaba en cumplimiento de las últimas voluntades de Ortiz de Zárate.

Posecionose Garay sin oposicion alguna de su gobierno, y sus primeros cuidados fueron dirijidos á la prosecucion de la conquista y poblacion del país. A Garay se debe la espedicion que se dirijió á la provincia del Guairá, y que

<sup>(1)</sup> Barco, cante xviii.

Igual aseveracion se encuentra en una relacion de los servicios prestados por Ortiz de Zárate, formada en 23 de noviembre de 1659, que fué presentada al Consejo de Indias.

ccho los fundamentos de la ciadad de Villarica del Espiritu Santo, y los pueblos de Paainé y Curumial, Tundados per Fr. Alonso de Buenaventura y Pr. Luis Bolaños, que formaban parte de los pobladores de Villarica.

Mientras estos sucesos tenian lugar, dedicabase Garay a esplorar nuevos países, con cuyo objeto dirijio una pequeña tropa por el rio Paraguay hasta el sitio en que se le une el llamado Jejul, y reuniendo los indios de aquellas comarcas, dio principio al pueblo de Jejul; distribuyendolo en encomiendas entre algunos de los cepas noles que le acompañaban.

El resto de la espedicion, siempre a las ordenes de Garay, signió su camino hasta la costa occidental del Parana, á los 22°33′30″ de latitud, y de aqui penetró en el territorio ocupado por los indios. Nuaras, con los cuales fundó un nuevo establecimiento que recibió el nombre de Perico-Guazú, regresando de su espedicion el año

de 1569.

Al mismo tiempo que Garay dirijia estas espediciones ai Norte y al interior del país, no descuidaba lo necesario para asegurar las orillas del Rio de la Plata, en donde habian fracasado cuantos establecimientos hasta entonces es intentaran. Con este objeto alistó algunos españoles, dirijiéndose rio abajo hasta la ciudad de Santa Fé, en don de se le unieron otros, qué habian seguido el camino por tierra. Repuestos allí los espedicionarios de las fatigas del viaje, continuaron su camino hasta salir al Rio de la Plata, en cuyas riberas pensaba fijar Garay un nuevo establecimiento. Esplorado el país, encontró el asiento de la abandonada ciudad de Buenos-Aires, que habia sido fundada por don Pedro de Mendoza, y determino fijarse en este sitio.

Para este efecto empezaronse las construcciones de la nueva ciudad, y redujerense los indios Guarmis de la comarca, que se repartieron en encomiendas. Este fué el origen de la ciudad de Buenos-Aires, que andando el stempo, había de llegar á ser la más importante de los dominios españoles en la América del Sur, por ser la llaye del Rio de la Plata y de sus muchos y caudalosos afluentes. Hace algunos años, podia verse en la plaza de Buenes-Aires la casa de Garay, existiendo toda-

via en descendiante de este activo goberna dor del Rio de la Plata. La ventajosa situacion de que esta chidad genaba, le dienon gran importancia camercial, à lo que debe su florcolmiento, y el haber side y ser todavia la capital nominal de los Estados que hoy ferman la Confederacion Argentina.

Miertras Garay se comaba en estas empresas, tan importantes para el progreso y florecimiento del gobierne del Piata, graves disturbice tenian lugar en la cindad de Santa Fé, en la que les mestizes trataban de apoderares del mando, quitando á los europeos la importante posesion que aseguraba las riberas del Paraná. Estas revueltas: no obstante, no tuvieron resultados funcatos para la dominacion española, y fueron sofecadas fácilmente, pues la division penetro en el campo enemigo, aun antes de tue la sedicion se consplidase, y privó a los índios de llegar al completo logro de sus fines. Sabidos estos acontecimientos por el gobernador, y considerando bastar á las necesidades del comercio la ciudad de Buenos Aires. resolvió despoblar el puerto de San Salvador, que fundado en territorios peco a propósito para la agricultura, y en medio de tríbus belicosas que no podian ser repartidas en encomiendas, ne ofrecia grandes esperansas de presperidad futura.

En esta última espedicien, y cuando se dirijia hácia la capital de su gobierno, fué sorprendido por los indios Minuanes, que insidiesamente le dieron maerte, como asimismo á parte de su comitiva, llegando les que pudieron librarse de la catástrofe á la Asuncion, sienda pertadores de tan tristes puevas.

A la muerse de Garay, sucedide en el cargo un sobrino del Adelantado don Alfenso de Vera y Aragon, que recibié de su tie las órdenes espresas de emplir las condiciones estimuladas con el Gobierno español.

Ya se habia fundado una ciudad entre Chuquizaca y la Asuncion; tambien se habia establecide un fuerte ca las riberas del Rio de la Plata; solo faltaba, para la realización total de los contratos, erijir un nuevo establecimiento en el Chaco. Con tal designio alistó Alonso de Vera y Aragon 130 españeles, y acompañado además de algunos indios auxiliares, que conducian ganado vacuno y caba-

llar para el cultivo del país, salió de la Asuncien el 15 de marzo de 1585.

Remontó el curse del rio Paraguay, y penetró por el Bermejo, su afluente, en cuyas orillas le atacaron con gran denuedo las belicosas tríbus de los índios Mocobis; pero despues de una heróica defensa de parte de los españoles, fueron por último destrozados, hasta el punto de quedar sujetos al yugo de los cenquistadores. Con el objeto de conservar el predominio que sobre los indios Mocobis la habia dado la victoria, resolvió fijar en ella la ciudad que era el objeto de su espedicion, y á las 30 leguas de la desembocadura del rio Bermejo, en el Paraguay, echáronse los fundamentos del nuevo establecimiente, que recibió el nombre de Concepcion de Buena Esperanza (1).

No pudo el Adelantado posesionarse de su gobierno hasta el año de 1587, pues se lo impidieron los obstáculos que el virey del Porú le suscitaba á cada paso, ya erdenandole la residencia en Lima, ya permitiendole volver á ocupar su puesto de Oidor de Chuquizaca, pero sin permitirle presentarse en la capital de su gobierno.

Prosiguió el Adelantado la conducta de sus predecesores, dirijiendo su mayor solicitud á la poblacion del país, y al establecimiento de ciudades que facilitasen las comunicaciones entre los puntos, estremos de tan dilatadas comarcas, y que asegurasen la conquista. Conforme á estas ideas, al año siguiente de haber tomado posesion de su gobierno, encargó á su sobrino Alonso de Vera, el cuidado de dirijir una espedicion, con la mira de fundar una nueva ciudad cerca de la confluencia del Paraguay y Parana, punto ventajosisimo para el comercio de aquellos paises. Dió Alonso de Vera al nuevo establecimiento, el nombre de San Juan de Vera; pero no prevaleció este nombre. pues el sitio en que la ciudad se erifia, era ya llamado desde el principio por los navegantes Siete Corrientes, y este fué el nombre con que hey se conoce todavia la fundacion de Alonso de Vera.

<sup>(1)</sup> Esta ciudad no pudo llegar á prosperar nunca, pues estaba en territorio de indios que a cada paso sacudian el yugo español. Esta fue la causa que motivé el abandono de la ciudad en 1632. Sus moradores aumentaron la poblacion de la Asuncion y Corrientes.

Repartiéronse, segun costumbre, los Guaranis del distrits que se pudieren sujetar, fundándose además los pueblos de Itati, Santa Lucia y Ohomá.

Vemos estenderse progresivamente el poder español en aquellas dilatadas comarcas: las ciudades, que en un Principio habian sido tan solo una reunion de pobres chomass, para subvemir á las más apremiantes necesidades de a vida, van adquiriendo de dia en dia mayores proporciones, con la sujecion de indios y su repartimiento en encomiendas, así como también con el adelanto y progreso de los trabajos agrícolas.

El Adelantado Juan de Torres de Vera, que hacía poco tiempo habia tomado posesion de su gebierno, despues de haber sido contrariado en sus designios por las miras interesadas del virey del Perú, renuncia de repente á los derechos que tenia á la gobernacion de aquellos países, sin que podamos sondear las causas, que debieron moverte a abandonar un cargo de tanta consideracion, y que era en general ambicionado por todos.

Hasta este tiempo les descubrimientos y conquista de catos países, se habian dejado à la ambicion de los particulares; pero ya empezaba entonces el Gobierno español à dirijir sus miras hácia estas comarcas, desdeñadas hasta entonces por su pobreza en minas de metales preciosos.

El descubrimiente estaba concluido; la conquista de la raza Guarani, única que producia ventajosos resultados á los conquistadores; habia sido llevada casi á su término. Todavía en aquellas inmensas llanuras é impenetrables bosques, erraban continuamente multitud de tribus belicesas, que no aceptaban el yugo español con la resignación de los Guaranis, sino per el contrario, acometian con frecuencia los establecimientos europeos.

Los gobernadores nombrados por el Gobierno español que siguieron al Oidor de Chuquizaca, continuaron arrojande á los índios hasta los últimos límites de aquellas ditadas previncias. Hasta esta época, el número de religiosos que acompañaron á los conquistadores habia side casi insignificante, y la educacion religiosa de los índios se habia confiade á los poseedores de encomiendas, que segun veremos, tenian la obligacion de doctri-

nor à los indigenas que formaban parte de sus dominits.

Con el gobernador Hernando Arias de Sias ved rema agrir, baron tambien à aquellos países algunos mientistes de la Compañía de Jeens, que se establecienca en Buants-Aires. Entoncas, al tender su vista por aquellas nismañas campiñas tan estensas, tan feraces y vínguace de todas civilizacion, concibieron el designie de formar en el paíse establecimientos ó reducciones, y no tardanon en llevar à cabo su propósito, establecióndoso on el Paragnay y el Urugnay, temando el nombre de misienes jesuitiese, y creando un poder cási independientes del Gobierno escapaçol.

Los gobernadores, contando con los ponos medies quel España les suministraba, no pedian adelapter gran nose, en la empresa de colonisar el país. Por etra pante, la misma estension de los territories que se les encomendeman dificultaban en accion, y eran una pederosa rémora para la buena administración y gebienno. Un país, de més, de cuatrocientas leguas de costa, y más de ochocientas de estension territorial, con pocas y dificiles comunicaciones, interrumpidas con fracuencia per tribus de indios, sea dificil que pudiera ser gebernado por un solo jefo, con porces recursos, debidos la mayor parte de las venes à los cefuerzes de los particulares.

Las dilatadas y estensas campiñas que se estienden des-, de el Rie de la Plata hasta el Estrecho de Magallanos, las que lindan con el territorio del Tucuman, los más estensos todavía que hoy forman parte del Brasil, gracias à la conducta seguida por el Portugal en sus luchas con el Gebierno capañol, sobre deslinde de territorio, distrajan con frecuencia al gobernador con demasiadas atenciones, apareciendo, segun la frase de un moderno escritor de allende el Atlántico, «peragrino en su propio gobierno,»;

A don Hernando Arias de Saavedra, sucedió en el gebierno de aquellos países don Diego Martin Negroni. Enéremplazado en 1615 por don Fernando de Arias, que se dedicó con asiduidad y constancia á la organización de aquel gobierno.

Convencido de la dificultad de una buena organizacion, mientras tanto que permaneciese el gobierno en una sola mano, concibió el proyecto de alcanzar del Gobierno español la division reclamada por la esperiencia. Para gestionar en la corte de Madrid y en el Consejo Supremo de Indias, al que todos los asuntos relativos á las colonias estaban encomendados, diputó á don Manuel de Frias, persona que ofrecia per sus antecedentes todas las garantías de actividad y discrecion para cumplir con su cometido.

Las gestiones de Frias tuvieron el más satisfactorio resultado, y justificaron la eleccion hecha por el gobernador, pues el año de 1620 dividióse el territorio de la Plata en dos gobiernos distintos, el uno, cuya capital era la Asunción, y el otro sujeto à la supremacia de Bucnos Aires; llamabase el primero gobierno del Paraguay, y el segundo de la Plata.

Los linderos de ambas jurisdicciones, si bien por la falta de precisos conocimientos geográficos no se determinaron de una manera exacta, eran, sin embargo, los siguientes;

El gobierno del Paraguay reconocia por límites el Parana, y comprendia las regiones al Occidente de este rio, hasta la provincia de las Charcas, perteneciente al Perú. El Rio de la Plata comprendia el Tucuman, el país situado al Sur del Rio de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, y por el Norte, todo el territorio comprendido entre el Parana y el mar. Dependieron estos gobiernos del vireinato del Perú, hasta que en 1770 se erijió otro nuevo con la ciudad de Buenos-Aires por capital; la parte de jurisdiccion judicial radicaba en Chuquizaca, hasta el establecimiento de la Audiencia de Buenos-Aires.

El primer gobernador del Paraguay fue don Manuel de Frias, que supo recojer el fruto de su trabajo con la importancia y lucro del cargo que le fue conferido nor la Corona de España. En el gobierno del Paraguay se hizo sentir más el influjo de los jesuitas, lo que dió a este pais un carácter y fisonomía distinta, y que quizás haya contribuido al aislamiento en que vivió la mayor parte del presente siglo.

En la época siguiente, hasta el establecimiento del vireinato de Buenos-Aires, aparecerán como puntos culminantes, que darán unidad á la historia y llamarán nuestra atencion de un modo notable, el establecimiento da los jesuitas en el país, su sistema, beneficios ó perjuicios que en él se encontraban envueltos, y las largas disensiones sobre límites, que ensangrientan algunas veces aquellas comarcas con la sangre española y portuguesa; disensiones que teniendo su origen en la famosa bula de Alejandro VI, no concluyen con la dominacion española en la América del Sud, continuándose todavía eutre las Repúblicas de la Plata y el moderno Imperio del Brasil.

En esta lucha, lleva siempre la peor parte el Gobierno español, pues procede en los tratados de buena fe, al paso que el portugués tiende incesantemente á poner por límite á sus posesiones del Brasil el Rio de la Plata, le que proporcionándole la llave del rio, le suministraria el monopolio del comercio de la América meridional.

Hemos llegado al fin del siglo XVI, época verdadera de la conquista de estes países; tiempo es ya de que echemos una mirada retrospectiva acerca del camino recorrido, y que juzguemos con crítica severa, pero imparcial, la conducta seguida por los primeros españoles en la colenizacion del Rio de la Plata. En el trascurso de menes de un siglo, hemes visto estenderse la dominacion española por estensos países, poblados de tribus belicosas, sin otro auxilio que los que su propia audácia les prestaba y la aficion aventurera que convierten estos siglos de la edad moderna en una época verdaderamente caballeresca, en que se realizan de algun modo, los prodigios soñados por los héroes de la andante caballería.

Reasumiendo, veremos aparecer en primer término, entre los que dei ramaron su sangre y consumieron su fortuna para engrandecer el poder colonial de la España, los nombres de Solís, Gaboto, Alvar Nuñes, Pedro de Meudoza, Irala y Garay. La mayor parte de las poblaciones que existen hoy en aquellos países separados de la madre pátria y constituidos en distintas confederaciones y Republicas, deben su existencia á estos atrevidos marinos é infatigables capitanes. Ocupados en la reduccion y conquista del país, combatiendo sin cesar con las tribus indigenas, rebeladas á cada paso, y luchando contra las dificultades que eponian á su empresa los disturbios intéstinos entre los mismos españoles, no descuidaron, sin embargo, la multiplicacion de los establecimientos europees hasta el puato de causarnos una verdadera y merecida

admiracion. Y esta admiracion crecerá cuando observemos que habiendo disminuido los obstáculos y aumentado los recursos, la poblacion de aquellos países cayó en un
estado de languideze deplorable, hasta el punto de ser
muy pocos los establecimientes que ne se refleren en su
fundacion al siglo XVI.

Las causas de esta aparente contradiccion se encontrarán en el sistema seguido en la colonizacion de aquellos países, sistema el más contrario á lo demostrado por la ciencia económica para labrar la presperidad de los países.

Peparioher Generalus Acedia del Sistema Secundo por los Españoles en la Colonización del Pais.

was to make the took and we have a took at a transfer of the in-

Guaranis.—Encomiendas.—Yanacenas.—Mitayos.—Su duracion.--Abusos.--Prohibiciones absurdas y fatales para el desarrollo de los países conquistados.--Indígenas.--Españoles.--Africanos.--Mezcla de las razas y su resultado.--Partos.--Mestizos.--Mulatos.--Tercerones.--Cuarterones.--Salto atrás.---Consecuencias.

Mucho se ha declamado por les estranjeros, vituperando la conducta seguida por los españoles en la colonizacion de América. Esta conducta ha sido tachada de cruel, sanguinaria y esterminadora, hasta el punto de achacársenos el aniquilamiento y destruccion de las razas indígenas, á los pocos decenios de comenzada la conquista del país. Hoy, que ya la historia vá volviendo por los fueros de la verdad; hoy, que la pasion cede ante la radiante luz de la sana crítica; hoy, en fin, que se conece algun tanto el sistema colonial de Europa, empieza á comprenderse que en las invectivas que contra nuestra conducta se lanzaban, habia poco conocimiento de nuestra legislacion y demás disposiciones, dirijidas al mejor gebierno de aquellos países, por la Casa de Contratacion de Sevilla, primero, por el Consejo de Indias despues.

Ninguna nacion europea puede vanagloriarse de poseer un Código tan humano, tan previsor y tan favorable à la seguridad de los índios; y si este Código no ha dado todos los resultados que de él con justicia debian esperarse, cúlpese á la inmensa distancia que separaba estos países de la madre pátria, que dificultaba la accien del Gobierno español, dando márgen á los abusos inevitables de autoridades revestidas de poderes estraordinarios, y avidas de las riquezas que enterraban las virgenes entranas de aquellos territorios.

Sin embargo, aun trasladada la cuestion à este terreno, siempre tendremos como cosa averiguada, que las exageraciones rayan en ridiculez, por el estremo à que se han llevado, acerca de nuestra bárbara y cruel conducta en aquellos países. En la mayor parte de ellos, era la poblacion escasa en gran manera, si atendemos à los estenses límites del país; donde más se nota esta circunstancia, es en el territorio bañado por el Rio de la Plata y sus importantes y numerosos afluentes.

Poblaban estos países en su mayor parte, segun dejamos consignado, los índios Guaranis, entre los que se encontraban interpoladas otras distintas tribus que diferian entre sí en las costumbres, género de vida, y sobre tode, ch el idioma. Estas tribus, formadas de muy corto número de individues, vivian en estado completo de aislamiento, sin tener entre sí contacto ni comunicacion, si se esceptúan los choques inevitables que algunas veces ocasionaban la vida némada de estos pueblos.

Aun hay más, estas estensas é interminables lianuras, estaban apenas habitadas por un exíguo número de indígenas, pues las que se estienden al Sur de Buenos-Aires y que reciben el nombre de Pampas, no pudieron suministrar encomiendas suficientes para les pocos españoles que echaron los fundamentos á aquella ciudad.

Ahora bien; cualquiera que lea las obras que algunos estranjeros han escrito sobre la conducta colonial de los españoles, encontrará sembradas estas obras de exageradas ifras, por donde resultan, á no dudarlo, millones de índios esferminados al filo de nuestras armas...

Si en general son exageradas estas cifras al hablar de territorios más publados comparativamente, como son los Imperios de Méjico y del Perú, la hipérbole es todavía inmensamente mayor, al tratar de los países de que no ocupamos, que en mayor estension centaban con much<sup>o</sup> menos número de habitantes por legua cuadrada.

Nótase una circunstancia particular al examinar la poblacion indígena americana en el tiempo de su descubrimiento y conquista, y es que vá decreciendo paulatinamente conforme nos vamos acercando á su estremidad meridional. Esto 'parece inducirnos á la idea de que la América fué poblada por el Estrecho de Bering, desde donde fué estendiéndose en la parte del Norte, y luego atravesando el Itamo de Panamá, se estableció paulatinamente por las cuencas del Orinoco, las Amasonas y el Rio de la Plata, modificando su vida, sus costumbres y hábitos, segun las variaciones que se observan en los diferentes países.

Sentados estos preliminares, desvanecidas algun tanto las preocupaciones que scerea de la crueldad de los españoles puedan existir, vamos á ocuparnos detalladamente en examinar la marcha practicada por los conquistadores del Paraguay y del Rio de la Plata, para la reduccion de los índios y para su establecimiento en poblaciones regulares.

Los conquistadores que dirijieren sus miras á estos países, apenas llevaren mujeres europeas, por cuya razon uniéronse desde el principio con las índias, de que resultaron gran número de mestizes, que las leyes del Consejo de Indias declararon inmediatamente libres y consideraren como españoles, con todos los derechos, fueros y exencienes de que aquellos gozaban. Asimilada la poblacion india por este medio á la españela, disminuyó notablemente aquella, y la consecuencia de esta conducta de la fusion de las distintás razas, fué el aumento de la poblacion civilizada y la mayor facilidad que se encontró para la reduccion de los indios.

Como en el país no existian minas de metales preciosos que escitasen la cedicia de los europeos, no podia existir, por tanto, uno de les principales méviles que en etras comarcas ocasionaban los malos tratamientos, inherentes á la esplotacion de los minerales. Las únicas fuentes de riqueza que en el Rio de la Plata pedian beneficiarse, eran la agricultura y la ganadería, y sabido es la diferencia que en la suerte de los indígenas debia producir y establecer estas favorables circunstancias.

La marcha, pues, seguida por los españoles, era la mul-

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

tiplicacion en lo posible de establecimientos europeos, y la reparticion de índios en encomiendas, índios que se dedicaban á los trabajos agrículas y domésticos, para subvenir á las necesidades de la encomienda y de sus

Al fundarse un pueblo, repartíanse las tierras comarcanas en suertes proporcionales à los fundadores, y á cada una de estas demarcáciones de tierras, se le asignaba el número de indies necesarios para el cultivo y demás necesidades de la nueva fundacion.

Otras veces, en lugar de establecimientos europeos, forzábase á las tribus sojuzgadas á reunirse en poblaciones fijas, dedicarse al cultivo de las tierras, y de esta suerte se iban estandiendo por aquellas comarcas los primeros gérmenes de civilizacion.

Estas distribuciones de índios y de terrenos con que se premiaban los servicios prestados por los españoles en la conquista, era á lo que se daba el nombre de encomiendas. Si consideramos que las espediciones dirijidas á estos países, mientras duró la épeca de las conquistas, eran siempre verificadas por simples particulares, sin dispendio alguno del Erario, y que estos territorios no producian metales preclosos para satisfacer la codicia de los conquistadores, comprenderemos la utilidad de las encomiendas, que indemnizaban de algun modo los sacrificios prestados en la reduccion y conquista de tan dilatadas comarcas.

Habia dos distintas clases de encomiendas, segun que los cenquistadores fundaban establecimientos y se repartian los índios y su territorio, ó segun se les obligaba á formar pueblos estables y regulares, y dedicarse á la agricultura y al pastoreo. Las primeras recibian el nombre de Yanaconas, y las segundas de Mitayos.

En las primeras estaban los indios sujetos per completo á la jurisdiccion del jefe de la encomienda, para el que labraban las tierras, y á quien debian la más estricta ebediencia, debiendo este en cambio de estos servicios y subordinacion, atender á la subsistencia, vestido y demas necesidades de los índios, instruirlos en la Religion católica, estándole prohibido por las humanas leyes del Con-

sejo de Indias (1), maltratarlos ó despedirlos á causa de su inutilidad ó avanzada edad.

Las de Mitayos no eran tan reproductivas, ípues como en ellas formaban los índios un pueblo aparte, soto los varones, desde 18 á 50 años, eran obligados á servir por turno al jefe de la encomienda, estando completamente libres de todo trabajo los restantes, las mujeres, los caciques, sus primogénitos y todos los indios que desempeñaban algun cargo público, pues habiéndose modelado estos establecimientos segun el sistema municipal de la metrópoli, habia muchos indios á quienes se conferia el desempeño de las funciones y cargos concejiles. Como consecuencia del sistema y práctica seguida en las encomiendas de Mitayos, solo estaba el encomendero obligado á alimentar á los índios mientras le servian, no pudiendo, sin embargo, prescindir de la obligacion de atender á la educacion religiosa de toda la encomienda, hasta que hubo el número suficiente de eclesiásticos para las necesidades espirituales de la conquista.

Segun estos principios, fundábanse a cada paso nuevos establecimientos en los territorios más poblados, y de ellos iba irradiando poco á poco la civilizacion europea por aquellos dilatados territorios ya que no con la rapidez y perfeccion que serian de desear, al menos con la que permitian los pocos recursos con que se contaba para tamaña empresa:

La duracion señalada para tales encomiendas, era l vida de su primer poseedor y sus herederos, debiendo concluir en la segunda generacion. Habíase tenido presente, para señalar este límite, el dar al poseedor el tiempo suficiente para indemnizarse de los gastos y fatigas de la conquista, y el que necesitaban los índios para imponerse en la fé católica, y recibir los primeros gérmenes de civilizacion.

Para la rigida observancia de lo dispuesto al establecer el sistema de encomiendas, decretáronse visitas de inspeccion, que se giraban anualmente, cuyos inspectores debian hacerse cargo del estado de la encomienda, y cortar los abusos en ella introducidos, oyendo las reclamaciones de los índios y las quejas que pudiesen tener acerca de

<sup>(1)</sup> Recopilacion de las leyes de Indias.

miende.

No creemos que nadie se atreva à calificar de cruel y pernicieso este sistema, mucho más cuando la abolicion de las encomiendas, decretadas al espirar la segunda generacion, dejaba a estos pueblos libres, entregados a si mismos, con un gobierno interior municipal, parecido en un todo al sistema de la metropoli, y en aptitud de desarrollar los gérmenes de civilizacion que de sus schores habian recibido. Bien es verdad que no dejo de abusarse de semejante sistema; ¿pero podrán los abusos de los hombres desacreditar las instituciones? Creemos que no. Si cete sistema se hubiese unido una accion más directa y enérgica de parte del Gobierno españel; si los abusos ometidos por autoridades cuyo unico fin y deseos eran la adquisicion de pingues riquezas, hubiesen sido castigados con la severidad debida, las sábias disposiciones del Consejo de Índias hubiesen producido, á no dudarlo, grandes beneficios à la metropoli y à las colonias.

Si registramos la historia de las diversas conquistas lievadas a cabo por los pueblos civilizados en territorios sumidos en la barbarie, y especialmente las emprendidas en aquella época per los diversos pederes europecs, con el fin de establecer colonias en apartadas tierras, quizá no chcontraremos ninguna que haya costado menos sangre, ni que haya producido tantas ventajas a los conquistados.

No es la crueldad el defecto censurable en la colonización de las Américas por los españoles; sino más bien, la intolerancia religiosa que impedia la emigracion europea, tan necesaria para la poblacion de tan dilatadas comarcas, las falsas ideas en la ciencia económica, y más que todo, las restricciones comerciales, que mataron por completo nuestra industria y agricultura, é hicieron languidecer por largo tiempo estas colonias, que en vez de causar nuestra prependerancia entre los po leres europeos, Produjeron tan solo nuestra ruina.

Calpese de esto a la impericia de los gobernantes, acaso también a sus interesados fines; pero no se nos eche en cara crimenes que no hemes cometido, crueldades solo nacidas en la mente de los contraries del buen nembre español.

106 BIBLIOTECA POLITICA DE LA IBERIA.
El verídico historiador Azara, que recorrió por espacio de más de veinte años el Paraguay y el Rio de la Plata, que estudió el pais con la exactitud e ilustracion que distinguen todos sus escritos, al refutar la pretendida crueldad de la conducta española, se espresa en estos termi-nos: «Los padrones que se ven en los archivos, hechos en los primeros tiempos de los indios sometidos, nos les dan tanta gente como la que hoy tienen sus pueblos; infiriendose de aqui, que no los han esterminado la avaricia crueldad española, que es la unica salida que se da tantos millares de indios, como se han amontonado arbi-traria mente ca las batallas y repartimiento de encomiendas.» (1)

Y no podra tacharse el testimonio de poco ilustrado, pues las muchas obras que escribió acerca de la America meridional, y que le han conquistado un título de gloria, no solo entre los españoles, sino tambien entre los sábios de las demás naciones, le ponen a cubierto de esta sospe-cha. Los primeros historiadores de estas comarcas, algunos de los cuales compartieron los peligros de la conquista, abultan y exageran de una manera notable el número de indígenas, por la mayor gloria que podia re-

sultaries del vencimiento.

Reasumiendo, observamos que el sistema de encomiendas era el único que podia producir favorables resultados en un país tan vasto, cuya conquista se confiaba tan solo á los heróicos esfuerzos de unos cuantos aventureros, que consumian en esta empresa, algunas veces, su vida y su fortuna. No por eso dejamos de conocer que este sistema, llevado hasta sus últimas consecuencias, seria fatal al progreso de esas colonias; pero en la limitacion establecida por los primeros conquistadores, no podia menos de producir favorables resultados. En efecto; al salir al cabo de dos generaciones las encomiendas de manos de sus senores, encontrábanse constituidas en otros tantos pueblos, y conta n con la enseñanza agricola y la educacion religiosa, necesaria para su perfeccionamiento y ulteriores cara crimenes que no hemes cometido.

Descripcion e historia del Paraguay y Rio de la Plata. Tomo I.

Al lado de los productos indigenas, cultivabase en aquellas comarcas los frutos curopeos, que prosperaban de un modo prodigioso, y tambien aqui las fatales doctrinas económicas del Gobierno español, vinieron a entorpecer los trabajos más importantes y lucrativos, con la probibición de algunas especies de cultivo que debian tomar de la madre pátria. Al propio tiempo prohibiaseles á las olonias todo género de industria, y de esta suerte, al paso que as priyaba a los indigenas de la enseñanza industrial, fomentábase la holganza, quitando todo atractivo al trabajo y todo incentivo á la laboriosidad, tan necesaria para el fomento de las pueblos.

necesaria para el fomento de les pueblos.

Estas medidas, por absurdas que fuesen, todavia podrian justificarse de alguna manera, si la riqueza industrial de la metrópoli fuese suficiente à satisfacer las necesidades de estas posseiones; pero no puede bajo ningun concepto concebirse, cuando España consumia los productos de las demás naciones enrópeas. De esta suerte, en vez de favorecer nuestros propios intereses, desarrollabamos los de otras Potencias industriales, que recojian los frutos de nuestras probibiciones, ya por medio de un contrabando tolerado por la penuria de nuestra industria, ya tambien a favor del verdadero contrabando, que no podíamos impedir, por la dificutad casi insuperable de

defender tan dilatadas costas. resaltan en gran manera todas las disposiciones del Gobierno en favor de los indios, dirijidas especialmente à destruir la esclavitud. Dejamos indicado más arriba, que los primeros conquistadores unieronse con mujeres indigenas, de cuyos enlaces, en que con frecuencia se observaba la poligamia, resultaron multitud de mestizos. que fueron declarados españoles, y por lo tanto libres. Los indies, aun les reducidos por medio de las armas, ya perteneciesen á encomiendas de Yanaconas ó de Mitayos, jamás fueron considerados como esclavos, y aun la servidumbre en que yacian, mientras pertenecian a las ene miendas, era abolida a la muerte del segundo posco Si no siempre se verifico esto, si alguna vez la exist de las encomiendas se prorogaba por más tiem? sontra el espíritu y letra de todos los decretos

Indias, y pertenece al número de abusos inevitables an gobernadores revestidos de poderes tan estraordinarios, y á los que la distancia del Gobierno central, asegurabar la impunidad de sus tropelías con desprecio de las disposiciones legales.

Por otra parte, siempre fue escaso el número de africanos que en las comarcas del Rio de la Plata se introdujeron, pues la escasez de minas no hacian necessarias estas medidas aconsejadas por el P. las Casas, que instituyo una esclavitud para evitar otra, como si hubiero seres de la especie humana inferiores a otros, e la América le mureciese más simpatías que el Africa.

La población, pues, del Rio de la Plata, estaba formida del elemento indígena, el español y el africano, que aemuque en corta porcion, no esta bien que le desdénemos por completo. Las tres razas se mezclaban sin restricciones aingunas, resultando de aquí una multitud de diferencias segun estas mezclas se formaban. No obstante, debemos advertir que la que predominaba era la europea, lo que demuestra que es menos invariable. De estas mezclas, esta pecialmente de la europea y americana, resultaban individuos superiores a ambas; tan cierto es que las unientes entre los distintos pueblos mejoran las especies, y que este es el destino de la humanidad.

Los resultados de estas uniones, reciben el nombre general de pardos; asignando además la denominación de mestizos a los que resultaban de blance é indio. Recibia tambien la misma denominación toda la descendencia del mestizo, siempre que no participase de ningun elemento africano.

Los descendientes de blanco ó índio con negro, reciben el nombre de mulatos, que se acercan más ó menos à las razas europea o índia, segun las uniones verificadas por los mulatos. Llámase cuarteron, el resultado de múlato y europeo, y salto atrás el de mulato y negro. Cuando he mulatos siguen uniendose con los europeos, al cabo de algunas generaciones, llegan á adquirir el mismo color de tez y la mayor parte de los rasgos característicos de la raza caucásica, siendo algunas veces en estremo difícil, el distinguir en algunos individuos las señales de la sangre africana.

Tambien, como dejamos indicado, en la mezela de la poblacion indígena y europea, llega á la larga á prevalemente esta con ventaja. De ceta clase es la mayor parte de la población del Paraguay y de las regiones interiores de aquel país. En el terrisorio adyacente á las costas, es mayor el número de los europeos, pues tambien ha sido mayor el número de mujeres que emigraren á esta parte del país.

Las pocas trabas puestas á la fasion de las razas europea é indígena, aumentó considerablemente la poblacion libre en poco tiempo, le que facilité en gran manera la estension de los establecimientos españoles en el país.

Esto unido al sistema de colonizacion por medio de las encomiendas, hicieron elevar el número de las poblaciones regulares en poco más de un siglo, á la respetable eitra de cerca de cincuenta pueblos, sin centar además varias ciudades, entre las que figuran en primer término, las de la Asuncion, Buenos-Aíres, Santa Fé, Corrientes, Ciudad-Real, Villarically Buena Esperanza.

Tal fué el resultado de las primeras espediciones que prometian más brillantes consecuencias, cuando consideramos que fueron llevadas á cabo sin grandes recursos, cuando todavía la atencion de los conquistadores se dirijia á las necesidades de la conquista, y á las guerras que ocasionaba la reduccion de los fíndios. Si á estas causas añadimos las continuadas luchas promovidas por la ambicion de los conquistadores, los disturbios intestines que los desgarraban entre sí, derramando frecuentemente la sangre española, aumentará nuestro asombro, considerando lo que con tan pocos recursos y en medio de tantas dificultades se hize.

Desde esta época el Gobierno español tomó alguna parte en la colonizacion del país: asignáronse fondos para atender á la reduccion y enseñanza de los indios; confirióse á la Compañía de Jesús parte de estas provincias, cuyas providencias estaban destinadas, al parecer, al mayor fomento y prosperidad de estas colonias. Pero en vez de esto, la poblacion fué disminuyendo, los mejores territorios cayeron poco á poco en manos de los portugueses, y se vieren decaer cada vez más estas colonias.

nar à los indigents que formaben parte de sua dominis.

Con el gobernader Hernando Arias de Sasvedre, agricobaron tambien à aquellos países algunos mientores de la Compañía de Jeens, que se establecieron en Buants-Aires. Entonces, al tender su vista por aquellas niambias campiñas tan estensas, tan feraces y vinguises de todas civilizacion, concibieron el designie de formar en el país establecimientos ó raducciones, y no tardanon encherar à cabo su propósito, establecióndose ca el Paragnay y el Urugnay, temando el nombre de misienes jesuitiase, y creando un poder cási indépendientes del Gobierno escapado.

Los gobernadores, contando con los ponos medica quas España los suministraba, no pedian adelaptar gran nossen la empresa de colonizar el país. Por etra pante, las mienta estension de los territories que se les encomendominadores de cuatrocienta administracion y gebienno. Un país de més, de cuatrocientas leguas de coata, y más de ophocientas de estension territorial, con poeza y dificiles comunicaciones, interrumpidas con fracuencia per tribus de indios, sea directiva que pudiera ser gebernado por un solo jefo, con porte con recursos, debidos la mayor parte de las venes à los cefueras de los particulares.

Las dilatadas y estensas campiñas que se estienden desde el Rio de la Plata hasta el Estrecho de Magallanos, las que lindan con el territorio del Tucuman, los más estensos todavía que hoy forman parte del Brasil, gracias à las cenducta seguida por el Portugal en sus luchas con el Genierno español, sobre deslinde de territorio, distraian con frecuencia al gobernador con demasiadas atenciones, apareciendo, segun la frase de un moderno escritor de allende el Atlántico, «peregrino en su propio gobierne,»;

A don Hernando Arias de Saavedra, sucedió en el gobierno de aquelles países don Diago Martin Negroni. Ené reemplazado en 1615 por don Fernando de Arias, que ne dedicó con asiduidad y constancia á la organización de aquel gobierno.

Convencido de la dificultad de una buena organizacion, mientras tanto que permaneciese el gobierno en una sola mano, concibió el proyecto de alcanzar del Gobierno es-

pañol la division reclamada por la esperiencia. Para gestionar en la corte de Madrid y en el Conseje Supremo de Indias, al que todos los asuntos relativos á las colonias estaban encomendados, diputó à don Manuel de Frias, persona que ofrecia per sus antecedentes todas las garantías de actividad y discrecion para cumplir con su cometido.

Las gestiones de Frias tuvieron el más satisfactorio resultado, y justificaron la eleccion hecha per el gobernador, pues el año de 1620 dividióse el territorio de la Plata en dos gobiernos distintos, el uno, cuya capital era la Asuncion, y el otro sujeto a la supremacia de Bucnos-Aires; llamabase el primero gobierno del Paraguey, y el segundo de la Plata.

Los linderos de ambas jurisdicciones, si bien por la falta de precisos conocimientos geográficos no se determinaron de una manera exacta, eran, sin embargo, los siguientes; El gobierno del Paraguay reconocia por limites el Parana, y comprendia las regiones al Occidente de este rio. hasta la provincia de las Charcas, perteneciente al Perú. El Rio de la Plata comprendia el Tucuman, el país situa do al Sur del Rio de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, y por el Norte, todo el territorio comprendido entre el Parana y el mar. Dépendieron estos gobiernos del vircinato del Perú, hasta que en 1770 se crijió otro nuevo con la ciudad de Buenos-Aires, por capital; la parte de jurisdiccion judicial radicaba en Chuquizaca, hasta el cetablecimiento de la Audiencia de Buenos-Aires.

El primer gobernador del Paraguay fué don Manuel de Frias, que supo recojer el fruto de su trabajo con la importancia y lucro del cargo que le fue conferido nor la Corona de España. En el gobierno del Paraguay se hizo sentir más el influjo de los jesuitas, lo que dió á este país un caracter y fisonomia distinta, y que quizas haya contribuido al aislamiento en que vivió la mayor parte del presente siglo.

En la época siguiente, hasta el establecimiento del vireinato de Buenos-Aires, aparecerán como puntos culminantes, que darán unidad á la historia y llamarán nuestra atencion de un modo notable, el establecimiento de los jesuitas en el país, su sistema, beneficios ó perjuicios que en él se encontraban envueltos, y las largas disensiones sobre límites, que ensangrientan algunas veces aquellas comarcas con la sangre española y portuguesa; disensiones que teniendo su origen en la famosa bula de Alejandro VI, no concluyen con la dominación española en la América del Sud, continuándose todavía entre las Repúblicas de la Plata y el moderno Imperio del Brasil.

En esta lucha, lleva siempre la peor parte el Gobierno español, pues procede en los tratados de buena fe, al paso que el portugués tiende incesantemente á poner por limite á sus posesiones del Brasil el Rio de la Plata, le que proporcionándele la llave del rio, le suministraria el monopolio del comercio de la América meridional.

Hemos llegado al fin del siglo XVI, época verdadera de la conquista de estes países; tiempo es ya de que echemos una mirada retrospectiva acerca del camino recorrido, y que jusquemos con crítica severa, pero imparcial, la conducta seguida por los primeros españoles en la colonizacion del Rio de la Plata. En el trascurso de menes de un siglo, hemos visto estenderse la dominacion española por estensos países, poblados de tribus belicosas, sin otro auxilio que los que su propia audácia les prestaba y la aficion aventurera que convierten estos siglos de la edad moderna en una época verdaderamente caballeresca, en que se realisan de algun modo, los prodigios soñados por los héroes de la andante caballería.

Reasumiendo, veremos aparecer en primer término, entre los que dei ramaron su sangre y consumieron su fortuna para engrandecer el poder colonial de la España, los nombres de Solís, Gaboto, Alvar Nuñes, Pedro de Meudoza, Irala y Garay. La mayor parte de las poblaciones que existen hoy en aquellos países separados de la madre pátria y constituidos en distintas confederaciones y Republicas, deben su existencia á estos atrevidos marinos é infatigables capitanes. Ocupados en la reduccion y conquista del país, combatiendo sin cesar con las tribus indigenas, rebeladas á cada paso, y luchando contra las dificultades que eponian á su empresa los disturbies intéstinos entre los mismos españoles, no descuidaron, sin embargo, la multiplicacion de los establecimientos europees lasta el punto de causarnos una verdadera y merecida

admiracion. Y esta admiracion crecerá cuando observemos que habiesdo disminuido los obstáculos y aumentado los recursos, la poblacion de aquellos países cayó en un
estado de languideze deploratie, hasta el punto de ser
muy pocos los establecimientes que no se refleren en su
fundacion al siglo XVI.

Las causas de esta aparente contradiccion se encontrarán en el sistema seguido en la colonizacion de aquellos países, sistema el más contrario á lo demostrado por la ciencia económica para labrar la prosperidad de los países.

einiseele France albusane keenste vaste suken France en skrieke.

\* Albert is de la de la de la de la selection de la de la selection en la de la de la selection de la de la selection de la della de la della de la della de la della de

Departores generally acedica del sistema secuido por los españoles en la colonización del pais.

ARIST STREET BE THE BUSH WITCHES THE LEAST STREET, WILLIAM ST

Guaranis.—Encomiendas,—Yanacenas.—Mitayos.—Su duracion.—Abusos.—Prohibiciones absurdas y fatales para el desarrollo de los países conquistados.—Indígenas.—Españoles.—Africanos.—Mezcla de las razas y su resultado.—Partos.—Mestizos.—Mulatos.—Tercerones.—Cuarterones.—Salto atras.—Consecuencias.

Mucho se ha declamado por les estranjeros, vituperando la conducta seguida por los españoles en la colonizacion de América. Esta conducta ha sido tachada de cruel, sanguinaria y esterminadora, hasta el punto de achacársenos el aniquilamiento y destruccion de las razas indígenas, á los pocos decenios de comenzada la conquista del país. Hoy, que ya la historia vá volviendo por los fueros de la verdad; hoy, que la pasion cede ante la radiante luz de la sana crítica; hoy, en fin, que se conoce algun tanto el sistema colonial de Europa, empieza á comprenderse que en las invectivas que contra nuestra conducta se lanzaban, habia poco conocimiento de nuestra legislacion y demás disposiciones, dirijidas al mejor gobierno de aquellos países, por la Casa de Contratacion de Sevilla, primero, por el Consejo de Indias despues.

Ninguna nacion europea puede vanagloriarse de poseer un Código tan humano, tan previsor y tan favorable à la seguridad de los indios; y si este Código no ha dado todos los resultados que de él con justicia debian esperarse, cúlpese á la inmensa distancia que separaba estos países de la madre pátria, que dificultaba la accien del Gebierno español, dando márgen á los abusos inevitables de autoridades revestidas de poderes estraordinarios, y avidas de las riquezas que enterraban las vírgenes entranas de aquellos territorios.

Sin embargo, aun trasladada la cuestion a este terreno, siempre tendremos como cosa averiguada, que las exageraciones rayan en ridiculez, por el estremo á que se han llevado, acerca de nuestra bárbara y cruel conducta en aquellos países. En la mayor parte de ellos, era la poblacion escasa en gran manera, si atendemos á los estenses límites del país; donde más se nota esta circunstancia, es en el territorio bañado por el Rio de la Plata y sus importantes y numerosos afluentes.

Poblaban estos países en su mayor parte, segun dejamos consignado, los índios Guaranis, entre los que se encontraban interpoladas otras distintas tríbus que diferian entre sí en las costumbres, género de vida, y sobre tode, ch el idioma. Estas tríbus, formadas de muy corto número de individues, vivian en estado completo de aislamiento, sin tener entre sí contacto ni comunicacion, si se esceptuan los choques inevitables que algunas veces ocasionaban la vida némada de estos pueblos.

Aun hay más; estas estensas é interminables llanuras estaban apenas habitadas por un exíguo número de indígenas, pues las que se estienden al Sur de Buenos-Aires y que reciben el nombre de Pampas, no pudieron suministrar encomiendas suficientes para les pocos españoles que echaron los fundamentos á aquella ciudad.

Ahora bien; cualquiera que les las obras que algunos estranjeros han escrite sobre la conducta colonial de los españoles, encontrará sembradas estas obras de exageradas rifras, por donde resultan, á no dudarlo, millones de índios esterminados al filo de nuestras armas.

Si en general son exageradas estas cifras al hablar de territorios más publados comparativamente, como son los Imperios de Méjico y del Perú, la hipérbole es todavía inmensamente mayor, al tratar de los países de que ne ocupamos, que en mayor estansion centaban con much<sup>o</sup> menos número de habitantes por legua cuadrada.

Nótase una circunstancia particular al examinar la peblacion indígena americana en el tiempo de su descubrimiento y conquista, y es que vá decreciendo paulatinamente conforme nos vamos acercando á su estremidad meridional. Esto 'parece inducirnos á la idea de que la América fué poblada por el Estrecho de Bering, desde donde fué estendiéndose en la parte del Norte, y luego atravesando el Itsme de Panamá, se estableció paulatinamente por las cuencas del Orinoco, las Amazonas y el Rio de la Plata, modificando su vida, sus costumbres y hábitos, segun las variaciones que se observan en los diferentes países.

Sentados estos preliminares, desvanecidas algun tanto las preocupaciones que scerca de la crueldad de los españoles puedan existir, vamos á ocuparnos detalladamente en examinar la marcha practicada por los conquistadores del Paraguay y del Rio de la Plata, para la reduccion de los índios y para su establecimiento en poblaciones regulares.

Los conquistadores que dirijieron sus miras a estos países, apenas llevaren mujeres europeas, por cuya razon uniéronse desde el principio con las índias, de que resultaron gran número de mestizes, que las leyes del Consejo de Indias declararon inmediatamente libres y consideraron como españoles, con todos los derechos, fueros y exencienes de que aquellos gozaban. Asimilada la poblacion índia por este medio á la españela, disminuyó notablemente aquella, y la consecuencia de esta conducta de la fusion de las distintás razas, fué el aumento de la poblacion civilizada y la mayor facilidad que se encontró para la reduccion de los índios.

Como en el país no existian minas de metales preciosos que escitasen la cedicia de los europeos, no podia existir, por tanto, uno de les principales móviles que en etras comarcas ocasionaban los malos tratamientos, inherentes à la esplotacion de los minerales. Las únicas fuentes de riqueza que en el Rio de la Plata pedian beneficiarse, eran la agricultura y la ganadería, y sabido es la diferencia que en la suerte de los indígenas debia producir y establecer estas favorables circunstancias.

La marcha, pues, seguida por los españoles, era la mul-

tiplicacion en lo posible de establecimientos europeos, y la reparticion de índios en encomiendas, índios que se dedicaban á los trabajos agrícolas y domésticos, para subvenir á las necesidades de la encomienda y de sus auevos señores.

Al fundarse un pueblo, repartíanse las tierras comarcanas en suertes proporcionales á los fundadores, y á cada una de estas demarcáciones de tierras, se le asignaba el número de indies necesarios para el cultivo y demás necesidades de la nueva fundacion.

Otras veces, en lugar de establecimientos europeos, forzábase á las tribus sojuzgadas á reunirse en poblaciones fijas, dedicarse al cultivo de las tierras, y de esta suerte se iban estandiendo por aquellas comarcas los primeros gérmenes de civilizacion.

Estas distribuciones de índios y de terrenos con que se premiaban los servicios prestados por los españoles en la conquista, era á lo que se daba el nombre de enomiendas. Si consideramos que las espediciones dirijidas á estes países, mientras duró la épeca de las conquistas, eran siempre verificadas por simples particulares, sin dispendio alguno del Erario, y que estos territorios no producian metales preclosos para satisfacer la codicia de los conquistadores, comprenderemos la utilidad de las encomiendas, que indemnizaban de algun modo los sacrificios prestados en la reduccion y conquista de tan dilatadas comarcas.

Habia dos distintas clases de encomiendas, segun que los conquistadores fundaban establecimientos y se repartian los índios y su territorio, ó segun se les obligaba á tormar pueblos estables y regulares, y dedicarse á la agricultura y al pastoreo. Las primeras recibian el nombre de Yanaconas, y las segundas de Mitayos.

En las primeras estaban los indios sujetos per completo a la jurisdiccion del jefe de la encomienda, para el que labraban las tierras, y á quien debian la más estricta ebediencia, debiendo este en cambio de estos servicios y subordinacion, atender á la subsistencia, vestido y demas necesidades de los índios, instruirlos en la Religion católica, estándole prohibido por las humanas leyes del Con-

sejo de Indias (1), maltratarlos ó despedirlos á causa de su inutilidad ó avanzada edad.

Las de Mitavos no eran tan reproductivas, ípues como en ellas formaban los índios un pueblo aparte, solo les varones, desde 18 á 50 años, eran obligados á servir por turno al jefe de la encomienda, estando completamente libres de todo trabajo los restantes, las mujeres, los caciques, sus primogénitos y todos los indios que desempeñaban algun cargo público, pues habiéndose modelado estos establecimientos segun el sistema municipal de la metrópoli, habia muchos índies á quienes se conferia el desempeño de las funciones y cargos concejiles. Como consecuencia del sistema y práctica seguida en las encomiendas de Mitayos, solo estaba el encomendero obligado á alimentar á los índios mientras le servian, no pudiendo, sin embargo, prescindir de la obligacion de atender á la educacion religiosa de toda la encomienda, hasta que hubo el número suficiente de eclesiásticos para las necesidades espirituales de la conquista.

Segun estos principios, fundábanse á cada paso nuevos establecimientos en los territorios más poblados, y de ellos iba irradiando poco á poco la civilizacion europea por aquellos dilatados territorios ya que no con la rapidez y perfeccion que serían de desear, al menos con la que permitian los pocos recursos con que se contaba para tamaña empresa.

La duracion señalada para tales encomiendas, era l vida de su primer poseedor y sus herederos, debiendo concluir en la segunda generacion. Habíase tenido presente, para señalar este límite, el dar al poseedor el tiempo suficiente para indemnizarse de los gastos y fatigas de la conquista, y el que necesitaban los índios para imponerse en la fé católica, y recibir los primeros gérmenes de civilizacion.

Para la rígida observancia de lo dispuesto al establecer el sistema de encomiendas, decretáronse visitas de inspeccion, que se giraban anualmente, cuyos inspectores debian hacerse cargo del estado de la encomienda, y cortar los abusos en ella introducidos, oyendo las reclamaciones de los índios y las quejas que pudiesen tener acerca de

<sup>(1)</sup> Recopilacion de las leyes de Indias.

miende.

No creemos que nadie se atreva a calificar de cruel y pernicieso este sistema, mucho más cuando la abolicion de las encomiendas, decretadas al espirar la segunda generacion, dejaba a estos pueblos libres, entregados a si mismos, con un gobierno interior municipal, parecido en un todo al sistema de la metrópoli, y en aptitud de desarrollar los gérmenes de civilizacion que de sus schores habian recibido. Bien es verdad que no dejó de abusarse de semejante sistema; ¿pero podrán los abusos de los hombres desacreditar las instituciones? Creemos que no. Si & cete sistema se hubiese unido una accien más directa y enérgica de parte del Gobierno españel; si los abusos ometidos por autoridades cuvo único fin y deseos eran la adquisicion de pingues riquezas, hubiesen sido castigados con la severidad debida, las sábias disposiciones del Consejo de Indias hubiesen producido, á no dudarlo, grandes beneficios á la metropoli y á las colonias.

Si registramos la historia de las diversas conquistas lievadas a cabo por los pueblos civilizados en territorios sumidos en la barbarie, y especialmente las emprendidas en aquella época per los diversos poderes europecs, con el fin de establecer colonias en apartadas tierras, quizá no chcontraremos ninguna que hava costado menos sangre, al que haya producido tantas ventajas á los conquistados.

No es la crucidad el defecto censurable en la colonización de las Américas por los españoles; sino más bien, la intolerancia religiosa que impedia la emigracion europea. tan necesaria para la poblacion de tan dilatadas comarcas, las falsas ideas en la ciencia económica, y más que todo, las restricciones comerciales, que mataron por completo nuestra industria y agricultura, é hicieron languidecer por largo tiempo estas colonias, que en vez de causar nuestra prependerancia entre los puleres europeos. produjeron tan solo nuestra ruina.

Culpese de esto a la impericia de los gobernantes, acaso tambien a sus interesados fines; pero no se nos eche en crimenes que no hemes cometido, crueldades solo nacidas en la mente de los contraries del buen nembre

∰pañol.

El verídico historiador Azara, que recorrió por espacio de más de veinte años el Paraguay y el Rio de la Plata, que estudió el país con la exactitud e flustracion que distinguen todos sus escritos, al refutar la pretendida crueldad de la conducta española, se espresa en estos terminos: «Los padrones que se ven en los archivos, hechos en los primeros tiempos de los índios sometidos, nos les dan tanta gente como la que hoy tienen sus pueblos; intiriéndose de aquí, que no los han esterminado la avaricia y crueldad española, que es la única salida que se da a tantos millares de indios, como se han amontonado arbitrariamente en las batallas y repartimiento de encomiendas.» (1)

Y no pedra tacharse el testimonio de poco ilustrado, pues las muchas obras que escribió acerca de la America meridional, y que le han conquistado un título de gloria, no solo entre los españoles, sino tambien entre los sábios de las demás naciones, le ponen á cubierto de esta sospecha. Los primeros historiadores de estas comarcas, algunos de los cuales compartieron los peligros de la conquista, abultan y exageran de una manera notable el número de indígenas, por la mayor gloria que podia resultarles del veneimiento.

sultarles del yencimiento.

Reasumiendo, observamos que el sistema de encomiendas era el único que podia producir favorables resultados en un país tan vasto, cuya conquista se confiaba tan solo á los heróicos esfuerzos de unos cuantos aventureros, que consumian en esta empresa, algunas veces, su vida y su fortuna. No por eso dejamos de conocer que este sistema, llevado hasta sus últimas consecuencias, seria fatal al progreso de esas colonias; pero en la limitación establecida por los primeros conquistadores, no podia menos de producir favorables resultados. En efecto; al salir al cabo de dos generaciones las encomiendas de manos de sus señores, encontrábanse constituidas en otros tantos pueblos, y conta in con la enseñanza agrícola y la educación religiosa, necesaria para su perfeccionamiento y ulteriores progresos.

<sup>(1)</sup> Descripcion e historia del Paraguay y Rio de la Plata. Tomo I.

acuellas comarças los frutos curopeos, que prosperaban de

un modo prodigioso, y tambiou aquillas fatales doctrinas económicas del Gobierno español, vinieron a entorpecer, los trabajos más importantes y lucrativos, con la probibicion de algunas; especies de cultivo que, debian tomar de la madre patria. Al propio tiempo prohibiaseles a las olonias todo género de industria, y de esta suerte, al paso que se privaba a los indigenas de la enseñanza industrial, fomentábase la holganza, quitando todo atractino al trabajo y todo incentivo a la laboriosidad, tan necesaria para el fomente de les pueblos. Estas medidas, per absurdas que fuesen, todavía podrien justificarse de alguna manera, si la riqueza industrial de la metropoli fuese suficiente à satisfacer las necesidades de estas posesiones; pero no puede bajo ningun concepto concebirae, cuando España consumia los productos de les demás naciones europeas. De esta suerte, en was de favorecer nuestros propios intereses, desarrollahames los de otras Potencias industriales, que recojian los frutos de sucetras prohibiciones, ya por medio de un contrabando tolerado por la penuria de nucatra industria. za tambien a fayor del verdadero contrabando, que no podiamos impelir, por la dificutad casi insuperable de

defender tan dilatadas costas... Al lado de tantos errores é incalificables desaciertes. resaltan en gran manera todas las disposiciones del Goibierno en favor de les indies, dirijidas especialmente à destruir la esclavitud. Dejamos indicado más arriba, que los primeros conquistadores uniéronse con mujeres indigenas, de cuyos enlaces, en que con frecuencia se observaba la poligamia, resultaron multitud de mestizos. que fueron declarados españoles, y por lo tanto libres Los indies, aun los reducidos por medio de las armas, ya perteneciesen á encomiendas de Yanaconas ó de Mitayos, jamás fueron considerados como esclavos, y aun la servidumbre en que yacian, mientras, pertenecian á las encomiendas, era abolida a la muerte del segundo poscedor. Si no siempre se verifico esto, si alguna vez la existencia de las encomiendas se prorogaba por más tiempo, era contra el espíritu y letra de todos los decretos y leyes de Indias, y pertenece al número de abusos inevitables en gobernadores revestidos de poderes tan estraordinarios, y 4 los que la distancia del Gobierno central, asegurabar la impunidad de sus tropelías con desprecio de las dispesiciones legales.

Por otra parte, siempre fue escaso el número de afridanos que en las comarcas del Rio de la Plata se introdujeron, pues la escasez de minas no hacian necesarias estas
medidas aconsejndas por el P. las Casas, que instituyo
una esclavitud para evitar otra, como si hubiero seres de
la especie humana inferiores a otros, e la América le mus
reciese más simpatías que el Africa.

La población, pues, del Rio de la Plata, estaba fermida del elemento indigena, el español y el africano, que actual que en corta porcion, no esta bien que le desdénemos por completo. Las tres razas se mezclaban sin restricciones aingunas, resultando de aquí una multitud de diferencias segun estas mezclas se formaban. No obstante, debenica advertir que la que predominaba era la europea, lo que demuestra que es menos invariable. De estas mezclas, esta pecialmente de la europea y americana, resultaban individuos superiores a ambas; tan cierto es que las unicios entre los distintos pueblos mejoran las especies, y que este es el destino de la humanidad.

Los resultados de estas uniones, reciben el nombre general de pardos; asignando además la denominación de mestizos a los que resultaban de blance é indio. Recibia tambien la misma denominación toda la descendencia tiel mestizo, siempre que no participase de ningua elementa africano.

Los descendientes de blanco ó índio con negro, reciben el nombre de mulatos, que se acercan más ó menos à las razas europea ó índia; segun las uniones verificadas por los mulatos. Llámase cuarteron, el resultado de múlato y europeo, y salto atrás el de mulato y negro. Cuando los mulatos siguen uniendose con los europeos, al cabo de algunas generaciones, llegan a adquirir el mismo color de tez y la mayor parte de los rasgos característicos de la raza caucásica, siendo algunas veces en estremo difícil, el distinguir en algunos individuos las señales de la sangre africana.

rembien, como dejamos indicado, en la mezela de la repolitacion indígena y europea, llega á la larga á prevaleser esta en ventaja. De esta clase es la mayor parte de
la población del Paraguay y de las regiones interiores de
aquel país. En el terrisorio adyacente á las costas, es mayor el número de los europees, pues tambien ha sido mayor el número de mujeres que emigraren á esta parte del
país.

Las pocas trabas puestas á la fasion de las razas europea é indígena, aumentó considerablemente la poblacion libre en poco tiempo, lo que facilitó en gran manera la estension de los establecimientos españoles en el país.

Reto unido al sistema de colonizacion por medio de las encomiendas, hicieron elevar el número de las poblaciones regulares en poco más de un siglo, á la respetable eifra de cerca de cincuenta pueblos, sin centar además varias ciudades, entre las que figuran en primer término, las de la Asuncion, Buenes-Aires, Santa Fé, Corrientes, Ciudad-Real, Villarically Buena Esperanza.

Tal fué el resultado de las primeras espediciones que prometian más brillantes consecuencias, cuando consideramos que fueron llevadas á cabo sin grandes recursos, cuando todavía la atencion de los conquistadores se dirijia á las necesidades de la conquista, y á las guerras que ocasionaba la reduccion de los findios. Si á estas causas añadimos las continuadas luchas promovidas por la ambicion de los conquistadores, los disturbios intestines que los desgarraban entre si, derramando frecuentemente la sangre española, aumentará nuestro asombro, considerando lo que con tan pocos recursos y en medio de tantas dificultades se hize.

Desde esta época el Gobierno español tomó alguna parte en la colonizacion del país: asignáronse fondos para atender á la reduccion y enseñanza de los indios; confirióse á la Compañía de Jesús parte de estas provincias, cuyas providencias estaban destinadas, al parecer, al mayor fomento y prosperidad de estas colonias. Pero en vez de esto, la poblacion fué disminuyendo, los mejores territorios cayeron poco á poco en manos de los portugueses, y se vieren decaer cada vez más estas colonias.

La historia del legimdo periodel del lacompistationo la lacompistationo describità librità del legimdo per perente contra librità librità le describità librità le del legimento del lacompistatione del lacom

Las press trains pressure in local de las rands surrones éladige. La constitue de la michie la politarion l'one de processage, le que l'adilidées gran manera le ostension de le ses d'al constitué en gran mane-

pais.

Base unide at abstract of the close per medio its has encommend at his consequences. Incide the close of the product of the consequences of the consequences.

The first structure do has primeral on virtues que promette ma le brill mées on economica, al actue considerame sque fuer o hierarda al conomica, al actue considerame sque fuer o hierarda al conomica servativa al actue de la conquista de la considera de la al actue de la conquista de la la conquista de la conquista d

Destinant of the Continuous and oblinuous particles on the control of the control

de les ese cintes, econo el esta eleptres cha en 12 arcentestas, y le 12/2/2/2 et en esta en 13 arcentestas, y le 12/2/2/2 et en esta en 13 arcentestas bas indiacons.

En esto in ca. IIIX. OLUTIAND at the pot tiller taging in the search is a contract of the color of the color

Distinto caracter de la lucha entre españoles d indígenes en ceste período.—Espedicion de los Payaguas y Guaycuras contra la Asunción.—Poblaciones rurales —Caracter de las invasiones de los indíos.—Don Diego de Congola, gob hernador del Plata.—Lucha contra los Cherruas — Nague metodo de combatir de los indigenas — Los portugueses, eternos enemigos de los españoles en sus posesiones de América.

Bath of and mote appropriate descended y conceien to be see or lar. but no les erm a cere per , eccurrent con from 5 . i. i is activity of the sort that posticula \_ La historia de este segundo periodo, reducese solamente a las luchas con los indigenas, à las diferencias que separan las coronas de España y Portugal acerca de les limites, de las poscsiones de ambas coronas en la América meridional, y al catablecimiento de la Compania de Jesus en el Paraguay y Misiones. Log etti sobje s gs enjembere. Los trabajos de la conquista cran de dos clases; reducianae los unos á la educacion religiosa y establecimiento de los indios Guaranis en moradas, fijas, y los segundos, a la conquista de los territorios ogunados por las tribus belicosas, que combatiendo sin cosar, cambiando à cada paso sus pue blos y tolderias, tan pronto se ocultaban en lo más espeso de sus inestricables bosques, como aparecian ante los establecimientos españoles, amagándolos con repetidos asaltos. En ellos se muestra la constancia y valor

de los españoles, como tambien la impetuosidad en la acometida, y la frialdad con que sufren las derrotas los indígenas.

En esta época, la lucha toma ya distinto carácter por elcontacto de las tríbus índias con los nuevos conquistadores. Estas, es verdad, han sido arrolladas en todas partes;
sus tríbus más belicosas se han visto precisadas á refugiarse en los confines más remotos de las modernas provincias: las Pampas, los impenetrables bosques del gran
Chaco, los aun más espesos y sombríos del país regado
por el Urugnay, son los asilos que han escojido, y desde
alti, espiando continuamente las comarcas ocupadas por
los europees, vigilando sin descanso las parroquias de
índios Guaranis, obligan á los sometidos á sacudir el yugo
español, manteniendo siempre viva la lucha, siempre en
guardia á los conquistadores.

Los indios Payaguas y Guaycurus que rodean el territtorio de la Asuncion, disponen en tiempo de don Fernando de Arias y Saavedra, gobernador desde 1598 à 1609, una espedicion contra la capital, que la pericia del general, y aegun Lozano (1), los buenos oficios de la Compañía, conjuran felizmente, para la capital de los dominios españoles.

Entonces los indígenas, aleccionados por la civilizacion, y conociendo la superioridad de las armas europeas, recurren con frecuencia á la astúcia y la sorpresa, peniendo en grave peligro algunas veces la seguridad de los establecimientos españoles. Algunas de estas tribus, finjiéndose supeditadas por el valor heróico de los españoles, esperan á que entre estos se establezca la confianza y abandono producido por la paz, y se lanzan luego con más impetu sobre sus enemigos.

De todas estas diversas poblaciones de indígenas, solo se someten, apenas sin resistencia, los Guaranis, que forman parte de las encomiendas de Yanaconas y de Mitayos, pero los demás pueblos dan que hacer por mucho tiempo á los soldados españoles, que solo estableciendo poblaciones en el terreno enemigo, y rechazando con in-

<sup>(1)</sup> Historia de la Compañía de Jesus en el Paraguay.— Madrid, 1751.

concebible constancia las agresiones de los indies, consi-

guen posesionarse lentamente del país.

Los clérigos trabajan tambien por inculcar los dogmas del cristianismo entre los indígenas, y si bien no consiguen grandes resultados, por la dificultad de lenguas y dialectos tan barbaros é imperfectos, distintos completamente de las lenguas europeas, con las que no tienen ningun punto de semejanza, templan al menos algun tanto el faror de pueblos tan belicosos.

Las ciudades de la Asuncion, Santa Fé, Corrientes, Buenos-Aires, Ciudad-Real, Córdoba de Tucuman, debidas al poderoso instinto de colonizacion de los primeros conquistadores, van aumentando progresivamente sus contornos, con el cultivo de los terrenos circunvecinos.

Entonces, en los alrededores de las principales ciudades, establécense granjas y caserios correspondientes à les índios repartidos en encomiendas, con le que se forman poco à poco las parroquias rurales, que cambian la las del país, y su naturaleza salvaje se convierte en productivos terrenos. Estos pagos, no defendidos por las protectoras murallas y por los fuertes que caracterizan las colonias americanas, están más espuestos á ser presa de la devastacion sistemática de los salvajes, lo que obliga á los españoles á permanecer continuamente á la deposiva (1).

De les histeriadores que de estes acontecimientos se ecupan, se deduce que los españoles se veian en la precision de sestener un vivo fuego de fusilería si querian chuyentar estas acometidas, teniendo que observar en sus espediciones, para castigar la audácia de los índios, la más esquisita vigilancia, si no querian verse espuestos ser víctimas de las emboscadas de sus astutos sidversarios.

La corte de España, cuya atencion estaba dividida por las desastrosas guerras suscitadas por la política ruinosa de la rama menor de los Hapsburgos, no podía mirar con la debida solicitud colonias tan distantes,

<sup>(1)</sup> Tedavía duran en aquellos países las incursiones de los indios. La última espedición notable fuo la dirijida per Rasas en 1833, que no produjo tan favorables y decisivos resultados come el ex-dictador de Buenos-Aires se prometia.

acerca de las cualca el único cuidado que tomaba era esperar avidamente los galcones cargados de oro. Oro que servia, para establecer costumbres despeticas en el góbierno de la metropoli, desterrando las antignas leves de la Monarquía española en lo que se referia á la reunión de las Córtes de Castilla, Que le importaban, en efecto al Soberano los subsidios que podían proporcionarie estas corporaciones populares, si las minas de America le enviaban sin cesar ricos presentes?

Al menes, de esta suerte no tendria que atemder a las que las de los procuradores de los pueblos, que si hubiegen sido convorados, hubieran protestado, no lo dudamos, de los desaciertos del Gobierno, y alzado su voz contra la falsa y perniciosa política observada por el poder.

Estas causas producian forzosamente la visible ruina de la metropoli y de las colonias, estableciendo en España, pueblo en don le las costumbres representativas estaphan profundamente arraigadas, el más exagerado despotismo, la más ferrea opresión. Perdonensenos estas parlabras, que nos separan algo, de nuestro, propósito, pero ante todo, somos españoles.

Prosigamos. Entre las tribus más belicosas del territor rio, y acaso de la América meridional, se contaba la de los Charruas que poblaban el espacio que média entre el Rio de la Plata y el Negro, y que molestaban continuamente á los moradores de Buenos-Aires, haciendo cada vez más precisa la division del gobierno, para que los funcionarios engargados de la prosecucion de la conquista, pudicam cumplir con su cometido.

Don Diego de Gongora, sucesor de Fernando de Arias, que habia castigado repetidas veces á las tribus que cercaban à la Asurcion, no sin sensibles pérdidas de parte de los colonizadores, fué el primer gobernador del Rio de la Plata, y en los cinco años que duró su gobierno (hasta 1615), pado de licarse á la estensión de las posesiones capañolas en la parte Sar do Buenos-Aires. El establecerse la sade de un nuevo gobierno en esta ciudad, tan ventajosamente situada para el comercio, hacia que se pudiese adisponer de más medios para la sujeción de los índios; requebo más, por la escasez de indios Guaránis que se espetituada de la contra del contra de la contra de

ras ambiciosas, era á la region regada por el Uruguay, país menos colonizado á causa de las grandes dificultades que se habian presentado en la conquista, por la indómita fieresa de las tribus indígenas.

En estas comarcas, y á mano de los índios que las habitaban, habia perceido Solis, el primer descubridor, con algunos compañeros; el fuerto de San Salvador, fundade con el objete de apoderarse de las dos orillas del Rio de la Plata, habia sido tambien posteriormente destrudo ceasionando la muerte de la mayor parte de sus moradores, y el pago de la matansa, sitio en que encontró la muerte el célebre Garay, fundador de Santa Fé y de Buance-Aires, habian retraido algun tanto á los españoles da establecerse de una manera sistemática en aquellos países, de suerte que la poblacion, en ves de seguir el camino de Oriente á Occidente, es decir, desde el mar hácia el Pasana, se verificaba en sentido completamente opuesto.

Los españoles, al ocupar la provincia del Guairá, al establecer las ciudades de Santa Fé y Corrientes, hebian, hasta cierto punto, circunscrito estas comarcas con puntos avanzados, y si el poderoso impulso que recibió la colonizacion de la ribera del Plata en el siglo XV hubiera continuado, pronto se hubieran visto poblados estos paises, quitando á los pertugueses la posibilidad de entablecerse en el corazon de los dominios españeles.

Referimento à la colonia del Sagramento, fundada hácia 1669, origen de largas contestaciones y de diversos tratados entre las cortes de Lisboa y Madrid.

Mas antes de ocuparnos de estos hechos debemos retroceder algun tanto para consignar los priscipios. Ongon y establecimiento de la Compañía de Jesús en estas comarcas, y de qué mode influyeron en la conquista dilucidando la tan debatida cuestion que tiene divididos á los historiadores, hasta el punto de consignar acerca de las misiones jesuíticas y sus consecuencias para la civilización del país, los juicies más opuestos y contradictorios.

La historia y el examen circunspecto del sistema de colonizacion de los jesuitas, quisá hablarán más alto que las más estensas reflexiones, si en altas no predomina, antetodo, la más estricta impareialidad.

and the three more to the million in the

## CAPITULO XIII.

## LOS JESUITAS EN EL PARAGUAY.

Origen de la Compañía de Jesús.—Su constitucion y tendencias.

—Primeros jesuitas en el Paraguay y Rio de la Plata. —Oposicion al sistema de encemiendas.—Fr. Alonso Angulo y Alonso de Barcena.—Predicaciones en el Tucuman y en el Paraguay.—Reformas introducidas en la Asuncion.—Establecimiento de la Compañía en el Gusirá.—La Candelaria, centro de las misiones.—Reducciones.—Comparacion entre los establecimientos debidos á la Compañía y á les seglares.—Inspecciona Alfaro el gobierno del Plata.—Reformas que introdujo.—Descontento que las medidas de Alfaro predujeron en la Asuncion.—Salen los jesuitas de la ciudad.—Su regreso.—Independencia de las misiones del Paraguay y Uruguay.

Antes de narrar les acontecimientes que produjeron la mtroduccion de las misiones jesuíticas en el Paraguay, debemos ecuparnos en dar a conocer a nuestros lectores les antecedentes de esta institucion, el objeto y fin que presidieron a su establecimiento, y las tendencias que observó desde sus primeros momentos, hasta que los temores que su grandeza y prosperidad inspiraron a las Potencias europeas, concluyeron con ella de una manera violenta, y que ha sido, no sin alguna justicia, condenade por algunos historiadores.

En estos antecedentes encontraremos quizá el hilo conductor que nos guie en este trabajo, al juzgar con toda la exactitud que nos permita su indole, la conducta observada por los PP. jesuitas en sus misiones, y los bienes o males que reportaron á la colonizacion de la América meridiosal.

Nacida la compañía en la época de la reforma; con el objeto de contrarestar su influjo, debiendo su vida al espa-

nollgnacio de Loyola, llegó bien pronto, gracias á la rigurosa organizacion y á la unidad de pensamiento que habia presidido á su instituto, á un grado de poder y de grandeza que le concitó los ódios, no solo de los Monarcassino tambien de las demás ordenes rengiosas.

Más tolerante que ellas con los poderosos y los principes, y en mayor contacto siempre con el elemento seglar monopolizaba la direccion de Nas canciencias; doi que no podia menos de prestarle un gran influjo en todas las cértes de Europa, pues con su moral algun tanto laxa, halagaba los descos de los principes, que encontraban en ella y en vez de rigidos consores; compleciontes ministros.

La cducacion de la juventudo arma fan roderosa cuande se se aprovechar / no fue desdenada por disejesuitas que de esta sucrie ficulcaban en el contranto la nacientes generaciones los principios de sus destinas pergenizacions que consistiani en una dependencia
absoluta de parte del inferior con respeto de sit sufférior
inmediato.

La fuerza que esta dependencia y subordinación habian de dar à la Companía, unicamente se concibe por les inmensos resultados que produce el poder concentrado en una sola mano. El P. superior de la Companía, que r sidia en Roma, cra el jefe supremo, que disponia de militares de individuos con una sola voluntad. Por lo tanto, las or denes que emana ban de la casa central, eran cumplidat con asombrosa rapidez y admirable exactitud, en todos los puntos en donde residia la Compania, que al poce tiempo de su instalacion, contaba con establecimientos en la mayor parte del globo, lo mismo en los países civiliza-dos, que ch medio de los pueblos salvajes, que atraia à la vida regular con celo y actividad infatigables. Lo mismo que en los desiertos, habitaban los jesuitas en las cortes refluadas de la moderna Europa, y en todas partes manifestapan su habilidad y el tacto de que estaban dotados. Sublimes misioneros en medio de los pueblos salvajes, cortesanos perfectos en los palacios de 10s principes, no perdonaban medio alguno que pudiese acercarles al fin y objeto de su institucion, y si bien pueden al gunos considerar como apocrifo su principio, el fin justifica los medies, no podemos negar que con su conducta dieron margen a que se les achacase.

Per eso, en vez de luchar con la sociedad que les hubiera atrastrado, á no dudarlo, á su ruina apenas nacidos, ocuparonse en modificarla y dirijirla a sus fines , no todos tan santos y legítimos, como la oposición a la reforma yel mayor esplendor de la fé católica. En su historia? leida sin pasion, se descubre la tendencia a ejercer una supremacia absoluta, principio, que exagerado por algunas hasta su ultimo estremo, hizo nacer la idea de que pensaban fundar la Monarquia universal. Asiduos, laboriosos en estremo, hasta el punto de no-

desdeñar la poderosa palanca del comercio, dieron mar gon a que se les atribuyesen inmensas riquezas, que qui zas hayan contribuido a la persecucion que concluyo con ellos á mitad del siglo XVIII.

a Trabajando todos sus micmbros, segun su inteligencia y aptitud, al mismo fin, presentan el tjemplo del mas exagerado socialismo, en donde el individuo se sacrifica sin titubear, a los intereses supremos de la comunidad, 16 que debia hacer prosperar rapidamente una institucion formada y sujeta a semejantes principios, a tan estrictas bases.

No perdonando medio alguno para modificat la socie. dad; apoderandose paulatinamente de la educación, de la instruccion, de la guia de las conciencias, debian influit poderosamente en la sociedad civil, sientoles fatat et terror que inspiraron.

No tacharemos de intolerantes, si hemos de ser fustos, a los que dieron el golpe do gracia a esta institucion, pues les que asi se espresan, cometen la gravisima inconsecuencia de exijir el monopolio a favor de ciertas asociaciones, al paso que predican con energia por la destruccion de otras.

Para que fueran justas estas declamaciones, era preciso, que al paso que se destruia la Sociedad de Jesus, se estableciese el principio de asociacion en la mas alta escala, y fuese aceptado hasta en sus ultimas consecuencias, ¡No es riuiculo, por otra parte, el cuijir la tolerancia pacia ciertas y determinadas instituciones o personas, mientras que al propio tiempo se establece como principio aconouso, los males que la generalizacion del principio

podria acarrear á la sociedad humana?

Para nosotros siempre será una verdad, fuera de toda duda, que todo principie verdadero y fecundo para el adelantamiento de la humanidad, no puede nunca causar en ruina porque se le estienda à sus últimas consequencias.

Pere volvamos a nuestro proposito, del cual nos hemos separado algun tanto. Otro de los rasgos característicos de los jesuitas, era su union con la Santa Sede, cen la cual siempre estuvieren en las mejores relaciones, mereciendo el nombre de Milicia Papal, y si se manifestaban dispuestos a defender sus derechos, por medio de todas las armas de que podian disponer, modificaban su conducta en tódo aquello que no merecia la absoluta aprobacion de la Silla de San Pedro.

Apoyaban, por otra parte, con energico teson la pretensiones de Roma, despertando de esta suerte los celos de los religiosos que pertenecian à las demas ordenes, per su union con el Supremo Pontifice y la superioridad visible que adquiria à cada instante la Sociedad. Achacabaseles, por lo demas, al mismo tiempo, un espiritu escesivamente mundano, que declan les separaba demasiado de su institucion primitiva.

Y como prueba de estos asertos, recordaban sus establecimientos agrícolas é manufactureros, sus empresas comerciales, sus casas de banca, que contribuian á enriquecerlos, y á disponer de los medios necesarios de alcanzar la supremacia á que incesantemente aspiraban.

No obstante á pesar de todos estos defectos que se les achacaban, todos ponderaban su celo por la propagación del cristianismo, que les hacía arrestrar toda clase de peligros con la serenidad del mártir, formando parte de las atrevidas y audaces espediciones que el espíritu del siglo XVI multiplicaba sin cesar.

No pedemos menos de alabar la conducta seguida por la Compañía de Jesús, al fundar sus misiones en todos los puntos de la tierra, por lo que contribuyeron a la civilisacion de muchos pueblos sumidos todavía en la vida salvaje; si bien tendremos ocasion de consignar aqui los defectos que en nuestro concepto encerraba su sistema de

HISTORIA DE LAS BEPUBLICAS DE LA PLATA de 12000 de 12000 de 2000 de 20 ra moral y material de los pueblos, rass salle est el el el el

En el último tércio del aiglo XV, tenemos ya a la Comio pañía de Jesus establecida en algunas colonias españelas: de la América meridional, especialmente en el rireinated del Perú. Desde este punto, estendian su vista los misiens? neros por las estensas llanuras del Rio de la Rinta y ansiaban el momento de inculcar en el corazon de sus salvajes moradores, las fecundas, y civilizadoras, verdades, del cristianismo. promotion scenars and of this

Los jesuitas, se lamentaban amargamente del estado en que se encontraban los indios del gobierno de Tucumam sit del Rio de la Plata, al cetablecerse en este pais, y no pier dia suceder de otra manera, pues la escasez casi total del clérigos que arribaron á aquellas comarças, en los primeros tiempos de la conquista, dificultaba la catequizacione de los pobladores indigenas, that cause original to oiuno

Esta escasez era tal, que segun refieren los jemitas, solos habia cipgo, eclesiasticos en los estensou territorios que forman las provincias de Salta, Esteco, San Miguel, San tiago del Estero y Córdoba del Tucuman, que comprenden algunos millares de legnas cuadradas. Y aunque à primera vista se comprende la exageracion que en cetos asertos va envuelta, siempre tendremos que no correspondis el numero exigno de eclesiásticos, à las necesidades que eni-o jian tan dilatadas conquistas de con battor un recultoria

Para suplir la falta de pastores que propagaçemel odstianismo, se habia impuesto á los señores de encomistidas que la obligacion de distribuir, la enseñanta religideasentre los indigenas; pero salidos en su mayor parte aquellos de los atrevidos soldados y aventuresos, eran más a propólo sito para esgrimir la espada, que para la enseñanza de esti ciones en et Tien subordinades.c

Desde su principio mostráronse los jesuitas ejuestos al sistema de encomiendas, planteado, por les primeros comquistadores, pues contrariaba sua fines de dominaciono esclusiva sobre las unevas posesiones con que a cada tesou tante se anmentaha el territorio de la Corona de Castilla b

De estas miras opucetas de los conquistadores y la Companía de Jesus, nacian luchas sordas, que con cho tiempo habian de mostrarse más á las claras, tan pronto

como el influjo de aquella fuese acreciendo, como legitima consecuência de su asiddidad y constante anhelo. Con este objeto los jesuitas esparcian la idea de la crasa ignorancia en que vivian los indios sujetos á las encomiendas, y si bien con demasiada frecuencia había exageracion notable on estas aserciones, tambien es indudable que la en señanza moral y científica de los nuevos pueblos, no se desagrollaba con la rapidez que sería de desear.

Estos móviles, y las ventajas que para el aumento y esplendor de la Compañía, podia proporcionarles la posesion de tan estensas comarcas, determinaron a algumos PP. de la Compañía à visitarlas, y solicitar al mismo tiempo del Menarca español, el permiso para establecer reducciones en el Tucuman, Paraguay y Rio de la Plata.

-Belipo II, á sugestiones de la Companía, especialmente de los miembros que residian en el Perú, coacedió el permiso para fundar estos establecimientos el año de 1579 (1).

Los primeros PP. que se dirijieron del Perú hácia el Tuanman, fueron Fr. Alonso Angulo, nombrado superior de las nuevas misiones, y el P. Alonso de Barzana, de los cuales el P. Lozano hace grandísimos elogios, presentándolos como varones de todo punto intachables, y en gran manera celosos en el cumplimiento de su mision. No con el ebjato de desvirtuar estos elogios, sino más bien con el dedarles su verdadero valor, esponemos aguí que el P. Lozano, historiador de la Compañía, era uno de susmiembres.

Para el establecimiente de las misiones en el Paraguay y Rio de la Piata, concurren los jesuitas establecidos en el Perú, y los que con este motivo fueron enviados de España. Les primeres establecen sus primeras predicaciones en el Tucuman, desde donde el P. Fr. Alonso Guerra, obispo de la Asancien, solicita su presençia en el Paraguay. Desde el principio de su llegada a la Asuncion, intervisnen en la pacificacion de los indios, siendo recibidos en el Paraguay el año de 1588 por el gobernador Juan de Torres de Vera y Aragon, con todo el aplaq-

<sup>(1)</sup> Voase el P. Lozano, Historia de la Compañía de Jesús) estel Paraguay; 2 tomos.—Madrid, 1754.

so y consideración que les granjeaba el podereso influjo de la Compañía.

El P. Loz ino con este motivo, se estimade largamento cuyo anterior estado acerca de las reformas que introdujeron los jesuitas en la ciudad de la Asunción, pinta con muy negros colores; pero estas aserciones quedaran reducidas a su justo valor, por todos los que conozcan la lentitud con que los habitos y costumbres de un pueblo se modifican, y la imposibilidad casi absoluta de efectuar un cambio brusco y radical, en lo que se refiere al carácter de todo un pueblo.

Dirijen tambien sus cuidados à la enseñanza de los índios, de los que no pudieron obtener todos los frutos que anhelaban, por la dificultad de comunicarse con ellos; pues ignoraban de todo punto su lengua. Comprendien do la necesidad que para el buen résultado de sus misiones tenian de estudiar la lengua Guarani, dirijie on desde el principio sus investigaciones hácia este objeto, de suerte que ya por los años de 1594 los PP. Baranna y Añaza, recojieron los frutos de su laboriosidad y aplicacien, publicando un catecismo y una gramática en la tengua de los indígenas.

Del Paraguay estiendense los jesuitas à la provincia del Guaira, en donde las necesidades espirituales estaban més descuidadas todavía por su distancia del Gobierno central. Sabido es que la Compañía dirijia siempre su atención à los terrenos virgenes, pues podria establecer mejor su infujo en ellos, sin encontrar rivalidades peligrosas en la

supremacia que intentaba establecer.

En este pais encontraba una ciudad y algunos pueblos; pero todavía no se había establecido ninguna parroquia, hasta que se presentaron los PP. jesuitas, haciendose notar el P. Ortega, que a costa de laboriosidad y paciencia, consiguió redactar un breve catecismo para la enseñanza de los indígenas. El primer templo de la Compañía fundado en aquella provincia, se remonta á la época de su inauguracian al año de 1594. Bien pronto estendieron los dominios los jesuitas en toda la provincia, en la que establecieron reducciones, en las que al mismo tiempo que educaban à los indígenas en los principios del catolicismo, no descuidaban nada de lo que pertenecia á la vida agrícola, in-

culcando sebre todo, máximas de subordinacion y obediencia, que dieron una fisonomía peculiar á estos pueblos, é influyeron en sus luchas con los portugueses.

Sin descuidar los trabajos que las misiones les suscitaban, no descuidaros por un momento granicarse la voluntad del Gobierno español, con el grande influjo que en la corte disfrutaban, para que este sancionase la marcha aeguida en la empresa, y al propie tiempo les concediese licencia para proseguir en su tarea, sin verse espuestos a esperimentar los obstáculos que algunas veces les oponian los gobernadores del Rio de la Plata.

Esta conducta, activa y constante, que contaba con el apoyo de toda la orden, ya entonces poderosa, y para la cual todos los miembros trabajaban de consuno, cada uno en su raspectiva esfera, les sirvio para fijarse al poco tiempo en la Asuncion, en donde establecieron provisionalmente, un colegio de la orden, de donde debia irradiar la propaganda, fijando al mismo tiempo un punto de partida, accesario para la prosecucion de sus misiones. Este colegio, fundado en un principio de un modo provisional, adquirio bien pronto grande importancia é influjo en el país.

No obstante, hacíase sentir una honda division entre la autoridad civil y la Compania, division, que habia de provocar sérios conflictos con el tiempo, presunciones que los acontecimientos demostraron bien pronto, determinando a los jesuitas a no establecer el colegio central, segun parecia debia verificarse en la Asuncion, por ser la capital del gobierno, sino en el pueblo de la Candelaria, donde residia el P. provincial superior de las misiones.

En los primeros tiempos los jesuitas, multiplicaron de una manera asombresa sus establecimientos, lo que debe atribuirse, sin duda, tanto à su sistema de reducciopes, como á las persecuciones que los habitantes de las provincias de San Pablo, llamados mamelacos, dirijieron con estremado furor contra los indios Guaranis, que no encontraban otro medio de libertarse de la cruelda de sus enemigos, que buscar un refugio en las riberas del Paraná y Uruguay, y aumentar de esta suerte el número de habitantes en las misiones jesuiticas.

Despues de los primeros veinte años del establecimiente

definitivo de la Compania, vemos decrecer sensiblemente el numero de las fundaciones, de modo, que si comparames las fechas de los establecimientos, tendremos que dejar pasar el espacio considerable de ciento doce años, desde la fundacion de San Jorge hasta la de San Joaquin. Estas circunstancias deben tenerse presentes por los que, sin quisas haber examinado con la debida atencion la marcha de los establecimientos y reducciones jesuíticas, se muestran escesivamente apasionados de su sistema.

De la comparacion entre la marcha y desarrollo de la colonizacion seglar y religiosa, resulta que los primeros fundaron en menos de siglo y medio, más de cuarenta pueblos y algunas ciudades de primer orden, mientras que los jesuitas solo establecieron veintiocho, datos que demuestran elocuentemente, que el sistema de encomiendas reducido á sus verdaderos límites, no era tan perjudicial como algunos han querido demostrarnos, más bien con declamaciones infundadas, que con justas y sólidas razones.

A estas encomiendas dirijieron los jesuitas desde un principie sus ataques, disponiendo el Gobierno español (sin duda por el influjo de la Compañía), que el año de 1612 pasase un visitador al gobierno del Paraguay, para cortar los abusos que la escesiva distancia del Gobierno central podia haber introducido en los funcionarios subalternos y en los primeros conquistadores.

Las miras del Gobierno español al disponer esta visita, no podian ser otras, en nuestro concepto, que atender a las reclamaciones de los oprimidos, y cortar todas las arbitrariedades de los gobernadores, que dañasen al desarrollo sucesivo de las colonias y á los intereses de la metrópoli. Sin embargo, no nos parece el mejor sistema diputar á una sola persona, que sobre presentar los riesgos de ser engañada, no debia considerarse nunca como infalible.

A consecuencia de las ordenes del Gobierno español, partió el año de 1612 de la Audiencia de las Charcas, en donde desempeñaba el cargo de bidor, don Francisco de Alfaro, que según manificatan los jesuitas en escritos, se dejó influir por ellos hasta el punto que le dicta ron las disposiciones que tomo y las reformas que en el sistema de colonizacion introdujo.

Las disposiciones de Alfaro redujéronse à catablecer, que à medida que fuesen murienda los postedores de encomiendas, se incorporasen estas al Estado, y estretanto los que en la actualidad las disfrutasen, no pudiesen exisir à los Mitayas al Hanacones los servicios personales con que hasta entonces habian contribuido, que se les repartiesen tierras para irlos acostumbrando al cultivo propio y á disfrutar los goces de la propiedad. Los indios que ormaban parte dellas encomiendas, salo estaban obligar, dos, por las erdenanças de Alfaro, á contribuir anualmente al oncomendamo con cierta cantidad de frutos por vía de tributo.

Estas dispesiciones en el fonde las encontramos plansinables y dictadas, por el mejor espíritu de dignidad y de usticia, siempre quo se refieriesen à las encomiendas que habian caducado por haber trascurrido las dos generaciones prescritas por las leyes; pero de la generalizacion, de esta medida inacia el decaimiento de la conquista y reduccion de los índios; pues se quitaba todo estímulo á reduccion de los índios; pues se quitaba todo estímulo á reduccion de Cobierno no poseia medio, alguno para prosenguir en la colenizacion.

Creemos que con declarar libres de toda carga las encomiendas, cuyo término legal habia trascurride, y estir, par todos los abusos que en la posesion de las de fecha más reciente pudiesen resultar, disponiendo quedasen en todo ; su vigor las prescripciones que determinaban la cesacion de encomiendas, tan prento como pasase el plazo fijado , por las leyes, se hubiera favorecido más al pais que con el establecimiento de medidas tan radicales,

Los jesuitas, panegiristas de la conducta y disposiciones, de Alfaro, hasta el punto de atribuirse la gloria de haberle inspirado sus medidas, no reparan en la grave inconveniencia que resulta entre el modo con que fueron a tratadas las encomiendas, y los privilegios escesivos que á sus establecimientos se acordaban. Si segun elles era perjudicial á la prosperidad y adelanto de las colonias, la sujecion de los indios en las encomiendas, mucho más da los serlo todavia, el gobierno en comunidad que plantes ron en sus reducciones, que privaba á los individuos da todo estímulo al trabajo, con la prohibicion absoluta de la trabajo, con la prohibicion absoluta de la serlo de setímulo al trabajo, con la prohibicion absoluta de la conducta de la conducta

toda especie de propiedad mueble o inameble. No obstantico de la Compañía fue battante poderese para astablecer, que mientras las encomtendas se declaraban de toda punto libres, on sus reducciones, se les concediciontes als encomtendas se declaraban de toda punto libres, on sus reducciones, se les concediciontes als composito, no solo sobre la propiedad tormitorial, productes agrícolas é industriales, sino tambien sobre el cemercio y estraccion de las producciones sol brantes de sus establecimientes. En el lugar respectivo daterminaremos las consecuencias de este sistema; los viu cioseque encerraba y que debian perjudicar al vardadere progreso.

Las medidas tomada per Alfaro, la oposición constante de los jesuitas al sistema de encomientas, produjeron, como inevitable resultado, el mayor descontento antre tedos aquellos a quienes semejantes medidas perjudicatados aquellos a quienes semejantes medidas perjudicatados que se creian lastimados en sus derechos. Gran parte de los pebladores de la Asancion, poseedores de encomiendas, al verse privados de la principal fuente de su riqueza, y no viendo en su despecho más enemigos que los jesuitas, atribuyéndoles, acaso, en estas prescripcionés, más parte de la que en realidad tenlan, empezaron á que jarse de la Compañía, primero sordamente, y luego de un modo más esplícite.

Ibanse los animos agriando visiblemente, hablandose con el mayor descaro contra la Companía, y la conducta que habia observado desde su establecimiento en el Paraguay. Los intereses lastimados hacian olvidar el anhelo con que primero habian solicitado la instalacion de los jesuitas en la Asuncion, y los bienes que habian reportado al catolicismo con su trabajo y laboriosidad infatigable, en fas peligrosas misiones que emprendian, y la reforma que en las costumbres habian introducido.

La tempestad crecia por momentos, y los jesuitas, para, conjurarla, se vieron precisados á evacuar la ciudad, hasta que se lograse apaciguar los animos. Al mismo tiempo los posecdores de encomiendas representaron vivamente á la Córte de Madrid, haciendo presentes los perjuicies que las disposiciones del visitador Alfaro les irrogaban, y con el objeto de acallar las exijencias de todos, se convino en que las cosas siguiesen como antes,

prohibiéndose, empero, se confiriese à ningun particular las encomiendas que en lo succeivo vacasen.

Arregladas estas diferencias, aquietades los animos, volviesen dentrar los jesuitas en la Asuncion y a procesuir con la acestumbrada actividad la formacion de nuevas reducciones. Hasta ahora habian dependido las misiones jesuiticas del Paraguay, del gobierno del Perú, por lo que les faltaba la iniciativa necesaria para su prosperidad y rápido desarrollo; ebstáculo que, conocido per los misioneros, no tardó en desaparecer, declarándose éstas independientes del Perú, y nombrádose como primer provincial del Paraguay á fray Diego de Torres.

Pero no estaba hecho todo; las últimas diferencias que habian ocurrido en la Asuncion entre el elemento seglar y les jesuitas, les demostraba elocuentemento las vestajas que para el progreso de sus misiones les resultania de la completa independencia de todo otro peder que no fusas el de la metrépoli, que an escesiva distancia hacía casi per completo ilusorio, dejándoles en completa dibertad de obrar.

No tardaron mucho tiempo en conseguir su objeto; Hi hacia los años 1630 fueron declarados completamente in dependientes del gobierne del Paraguay, las misiosas jarisuiticas del Paraguay permadas por treinta; pueblos, de los que algunos llegaren à tener hasta ocho mil pobladores. Los indios do estas misiones, pertenecian casi en su totalidad à la tribu Guaranió Tapi, la más dóreil de cuantas habitaban estas comarcas; pues si bien las miras de los jesuitas se dirijieron tambien à la catequizar, cion de otras tribus, no correspondieron los resultados obtenidos à los trabajos prestados.

Dioseles sobre estos pueblos el dominio temporal y espiritual, prohibiendo al propio tempo la intervencien de los comisarios reales en la jurisdiccion de la provincia de Misiones. Establecidos de una manera tan independiente en esta comarca (1); haciendo al mismo tiempo sentir su influjo en las principales ciudades de Tos gobiernos de Paraguay y del Plata, con los colegios que habían es-

<sup>801 (1).</sup> Adomás de los treinta pueblos que formaban la provincia de Misiones, poseian otros tres al N. del Paraguay.

tablecido en la Asuncion, Santa Fé, Corrientes, Córdoba Buenos-Aires y otras varias de menos importancia, dedicáronse á estender sus dominios y á establecer comunicaciones con los establecimientos que poseian en las provincias de Chiquitos, para dar más unidad á sus posesiones.

Con este objeto, dirijian todo su conato en establecer comunicaciones fáciles y seguras entre la provincia de Misiones y los puebles del N. del Paraguay, para dirijirse desde alli, por medio de la creccion de algunas reducciones en los puntos más favorables, hasta internarse en el territorio de los Chiquitos.

Como las tribus que poblaban estas comarcas estaban muy lejos de ser tan idóneas para el establecimiento en pueblos regulares, sacaban, de las reducciones ya formadas, los indios Guaranis necesarios para formar el núcleo de las nuevas colonias, y así algunas veces lograban agrupar otras tribus á sus pueblos, con los ejemplos que la vida regular y pacífica de las reducciones presentaba.

De esta manera fueron formados los pueblos de Rosario y de Belen, puntos de escala para comunicarse los establacimientos del Paraguay con los de los Chiquitos.

Acercandonos ya á la época en que las invasiones de les portugueses en el territorio del Plata se van haciendo cada vezen mayor escala, y habiendo tomado los jesuitas una parte activa en estas diferencias, concluiremos la historia del primer período de las misiones, con el examen detenido de su sistema, para tratar á continuacion de las luchas del Gobierao español y el portugués.

Sind to the more one of the Ad Biner, in the stander in a promotive of the control of the contro

If mobile alogished decide its for a second queers goodand consideration of the contains and consideration of the control of t

table: He early through a sense of a conficulty of the sense of the se

EXAMEN DEL SISTEMA, SEGUIDO POR LA COMPAÑÍA DE JESUS
EN SUS ESTABLECIMIENTOS DEL PARAGUAY.

ODICA

EN SUS ESTABLECIMIENTOS DEL PARAGUAY.

El centro de las missones jesuficas y la residencia del padre superior de las missones, era, segun hemos indicado, el pueblo de la Candelaria. Este superior tenia la facultad conferida por el Papa, de confirmar a los indios, y era el jefe de todos los celesiasticos de las missones. Estas facultades hacian a estas colonias completamente independientes de la autoridad del crero secular y del obispo de las Asuncion, lo que nos demuestra el gran cuidado que prisieron siempre los jesuitas, en establecer la más completa independencia de todo otro poder que no emanase directa ó indirectamente de la Corte de Roma, residencia del supremo jefe de la Compañía.

Los pueblos llamábanse reducciones, y á la cabeza de cada uno se encontraban dos padres que ejercian las funciones de párroco y teniente, encargándose éste de todo lo relativo á las necesidades espirituales, al paso que el cura preveia á todo lo concerniente á las funciones del poder temporal.

El pueble adoptaba además las formas municipales, y contaba con su correjidor, alcaldes, regidores y demás funcionarios, nombrados de entre los índios; funcionarios que no ejercian jurisdiccion alguna, siendo solo meros

cjessiones de las éstienes que recibian del padre encarga-ir dodel gebierne temperal:

Rete individue ascojiase con gram cuidado de untro los de la Compañía, por la importancia de las funciones que della desempeñar. Al encangarse de su administracion, recibia, además de las instrucciones y consejos de su predecesor, una noticia detallada por escrito del estado da la eglonia y de tedos los ramos de la administracion, tanto es lo pas a la agricultura y ganadería hacia referenciar como lo que etañía, á la industria y demás productos e de la reducción,

Encarçábanso, además, de las existencias que habia un los Almaceaes del pueblo, para subveniná todas sus necesis sidades y proveer a has exijencias de la colonia.

El sistema camblacido era un verdadero accialismo, de ejercido, no tanto en beneficio de los, indígenas, como ima el de la Compañía, que administraba y beneficiaba les que de la compañía, que administraba y beneficiaba les que de de la reducciones. Por lo tanto, estaba prohibida la propiedad particular, cultivándose los campos en com mus, almacenando los productos y viviendo todos del da acervo nomun, hajo la dirección y vigilancia de la Com-il pañía, que se apropiaba el escedente.

Pero no se limitaban á esto solo. Los sobrantes de cada reduccion, eran espendidos en las ciudades españolas que i ofrecian mejor mercado : conducidos á través de los rice A por naves propias, y propergionándose en cambio las herramientas, utensilies, y todos aquellos objetes de industria, cuya fabricacion no estaba aún establecida en las reducciones jusuíticas. Al propio tiempo, cusa yábanse algunas industrias, especialmente las que se rezaban con :: la satisfaccion de las necesidades más apremiantes, o como 🖽 eran los vestidos de los índice, en su mayor parte formados de telas groseras de algodon, y alguna yez de laus. De esta suerte se trataba de sacudir en lo posible la dependencia comercial, lo que unido al mayor desarrolle de la agricultura y la industria, aumentaria progresivamento te la esportacion, disminuiris los artículos de precedencia el estraña, y el total líquido de los productes de estes esta- :blecimientos se aeresentaria cada vez más.

Si pate aumente fon la riquesa pública de aquella pro-

vincia, se destinara a satisfacer las necesidades de los indigenas, v á proporcionarles las ventaiss que la riqueza bien distribuida proporciona, veriamos realizado por completo el socialisme más absolute, tal como ha sido presentado en las obras de algunos escritores modernos. Ne siendo nuestro prepósito, ni esta la ocasion eportuna de juzgar las ventajas ó perjuicios que ciertos sistemas producen a la civilizacion y bienestar de las sociedades, dejamos al recto juicio de nuestros lectores, deducir las consecuencias que semejante régimen envolvia, y la suerte que estaria destinada á estas misiones sin la supresion: de la Compañía de Jesus en el último tercio del pasado siglo. Solamento debemos advertir, en honor de la vera i dad histórica, que los rendimientos de las colonias contribuian a aumentar el fondo de la Compañía, y que privando de todo estímulo al individuo, debian tocarse muy! pronto los perjuicios de tal sistema. Hevado a su compléta :realizacion.

Contra los que censuraban a los jesultas por ese sistema, y manifestaban los vicios que en su concepto enderra la ba, oponian estos la necesidad en que se encoutraban los midigenas, todavia en el primer estádio de su educación y cultura, en estar sujetos á un régimen, que si bien tenta que toda de espótico y arbitrario, era al mismo tiempo previsor. Reconocíase, no obstante, la necesidad de librario á aquellos pueblos de esa perpetua tutela y de acostumbarlos á los grees de la propiedad; unicó estimulo que podia aumentar la laboriosidad, y formar un peeblo apto para el trabajo y demás virtudes sociales; pero los jestilada atraso de los indios, esponiendo que con poca práctica en la vida civilizada; no podian bastarse a el mismes.

Stremburgo, la Corte de España ercyé deber tomaticartés en el asuato, y al cabe de sigle y medio en que los jesuitas dominaban en las Misiones, pensó en modificar de la alguna manera este bistema. Los jesuitas defendieron el terreno palmo a palme; ponderàron la indapacidad de los indios para esplotar la propiedad, abandonados a si mismos, y les males que a no dudarlo resultarian a sus costumbres y aun ala Religion estolles, en que podian todavia considerarse como appuas intellidos, si de repente

ey sin transicion alguns se les comis en prosessos de tédos les derectos, que placédigo del Consejo de ladias les concedias de la comissión de la comissión de la comissión de la comis-

Para obviar estes inconvenientes, y vicudose la Compahia en la precision de senceder, alguns, cosa para salvar al resto, propusose señalase si cada indicalgun teczo de terreno, de chya propiedad podria disfratar libremente ny cultivar en propedo propio sin restriccion alguna. Esta disposicion debia, en concepto de los jesuitas, acostumbrar poco a poco a legindigensa obrar por si mismos, hia impovaciones radicales, y el Gobismo español se dio por salisfecho con esta concesion.

Higose, así en efecto: distribuyérense detes de diarranta nos vecinos de las reducciones; pere biene pronto! todos, esisiein escapcion, llevaron el producto do sus cosechas al almagen general del pueblo; quedando en das mismas condiciones en que hasta entences habian zivido, bajoda rigidancia de la Compañía.

stenjendo los indios cu biertas sue primeras meccaidades, y special en la companiendo los indios cu biertas sue primeras meccaidades, y special en la companiendo los indios cu biertas sue primeras meccaidades, y special en la companiente de la proporcionario de vender sus productos, eran para ellos una riqueza inútil, y que en vez de comodidades, solo podia proporcionarios quidades, que hasta entonces no habian tenido. Esto bastó para que la régimen jesuítico se conceptuase, como el mnico acoptable para aquellos puebles, per todos los que consideraron las pretendidas reformas sometamento, y no vieros como quisieron ver en ellas su insuficiencia.

Aunque no podremes numes estat conformes con el sistema seguido por la Cempañía de ilesta, pues le creemes
una verdadera servidum bre, y que en un todo estacionario,
se opouia á todo progreso y desarrello, no podemes menou de conocer que ejercia el poder con umo tacto; con
inusitada ausyidad; y teniendo siempre por mira el hacer
amable el trabajo; quitándele tedo lo que pedia tener de
repugnanto á unos pueblos salidos apanas de la vida sel-

<sup>(1)</sup> Les jesuitas supieron en general captarse las voluntades de la poblacion americana. Algunos escritores que, protesan ideas liberales, hacen de elles los mayores elogios; No

co For ese se podensos menos de admirar la habilidade de los jesutas, que conducian a los indios al trabejo, precedios de música, como si fuesen a una festividad. Las fionas empleadas a la labor en flos los ampos eran muy pe-eas, los dias festivos muchos, y en ellos se tratada de entretener aquellos pueblos niños por modio de balles; fictivas y torneos. Vestian a los concejulos con l'ajosos trafes, que ollos estentaban con la gravedad; un poco ridiculla, que baracteriza la raza Guarante.

Las reducciones o pueblos estaban formados por calles anchas y rectas, con edificios que solo contaban con el piso bajo. Al principio estas viviendas se formaban de cuadras largas y espaciosas en donde vivian reunidos codes los inconvenientes que presentaba este sistema con la acumulación de muchas personas en una misma estancia, determinó á los jesuitas á adoptar el medio de dividir estas cuadras en habitaciones para cada una de las familias. Todo el mueblaje de estas habitaciones consistis en una hamada para el jefe de la familia, y algunas pieles para los demás individuos. El procreo cási fabuloso de sus estancias (1), les proporcionaba abundante alimento, cási sin dispendie alguno.

Tampoco les eriginada grandes gastos el vestido de los indios, que consistia en una simple camisa, calzones y poncho de una groscra tela de algodon: el traje de las mujeres todavía era más sencillo, pues solo se componía de una especie de tamos, sin mangas sujeta á la cintura. Prohibíase á todos el uso del calzado.

Mucho se ha flegade à exagerar el grado hasta donde habian lievado los jesuitais la educación de los indies; pobro los mismos que propalan estes asertos, no se hacen targo de que en el poco tiempo que dominaron en las reducciones; no podían llevar esta educación e instrucción a tan alto grado, pues no es tam fath convertir en poco tiempo un pueble todavía salvajo, en civilizado e instrucción do. La enceñama de los jesuitas disijfase con especialis.

ebstante, nuestro amor a la verdad y al libre desenvolvimiento de los puebles, nos liara siempre enemigos del despetiemo y del monopolio, bajo cualquier forma que se oculta. (1) Establecimientos dedicados a la cria de los ganados.

dad à la parte religiosa, como tambien à las artes más necesarias à la vida, la agricultura, la ganaderia y las industrias más indispensables; pero la educacion religiosa de los índios era en au mayor parte puramente formal, y no podia serlo de otra manera, atendidas las circunatansias de lugar y tiempo,

La chseñanza en las diferentes industrias que pensaron introducir los jesuitas en sus misiones, habia adquiride muy poco desarrollo, como no podia menos de suceder, debiendo antes haberse dado más atencion á las que satia-

facian las primeras necesidades.

Observamos, pues, la soncillez y economia que reinaba en todo lo que se referia á la vida de los indigenas, por euya razon debian ser grandes los rendimientos y aumentar de una manera notable las riquezas de la Compañja, estando como estaban sus posesiones exentas de toda.

carga,

En lo que hace relacion al génere de vida de los curasque gobernaban temporal y espiritualmente las reducciones, seguian una conducta completamente distinta. Com: prendiendo sin duda lo que las formas esteriores pueden en el animo de los pueblos salvajes, rodeahanae de una pompa y majestad cási régia; en sus casas se ostenta ba en todas partes el lujo y la riqueza, jamás se presentaban ea publico, sino adornados con sus más ricos trajes y vestiduras sacerdotales. Aun en las más sencillas ceremonias, que se referian al culto, tenian especial cuidado en mania icetar lujo y magnificencia. En vez de penetrar en las toscas cabañas de los índios, cuando habia necesidad de prestarles los auxilios espirituales, conducíase á los enfermos á habitaciones decentes, adyacentes al colegio; en una palabra, no perdonaban medio de captarse el respeto de todos los indígenas; bien es verdad, que no contaban con otros medios para tenerlos sujetes á la vida civilizada, pues sujecion es para el salvaje todo cuanto tiende á privarle de la vida némada y vagabunda, sin temores y sin esperanzas para el pervenir.

Disponian en un principio de todos los escedentes de las reducciones, y no estaban sujetos á ninguna inspeccion por parte del Gobierno; pero creciendo las exijencias de este, impusieron una capitación que solo comprendia los

indios de cierta edas, tributo casi ilusorio, pues en la suenta que se presentaban de los gastos de las redacciones y sus sobrantes, apenas bastaban estos, en la aparienta al menos, para satisfacer los sueldos o congruas de los curas encargados de ellas.

No obstante, todos están cenformes en sfirmar que de con lo producto liquido, con lo que establecieron casas de comercio y de banca que aumentaban sin cesar sus riquezas. Llegose, hasta afirma que sacaban anualmente de sus misiones del Paraguay la considerable cantidad de dos millones de cruzados, si bien en este sserto hay induda blemente alguna exageradion, slempre diedaria, llevada a su justo limite esta citra, un producto no despreciable. Configuration que este sea, cuentanse, entre las causas que produferon la ruina de los jesuitas, la codicia que despertó en los gobiernos la perspectiva de estas riquesas, que aunque notables, se aumentaban mucho mas por el secreto que presidia a todas las operaciones de Compailia. 1. 41 ne Pero antes de ocuparnos de lo relativo a la espulsion de la Compania de Jesus, debemos hacernos cargo de la largas disputas entre los portugueses y espanoles, en la cuales temaron los fesuitas alguna vez una parte activa, toreas causanas de los inclos, enando havia vicusidad de pregentles los auxilios esprituates, conduciase a los cufermus a bal itasiones declates, selverentee at colegio; on una palabra, no perdoneban medio de capiaces el respeto do todos lesindigenas, bien es verdad, que ne contaban con otros medios par escuerlos nujotos á la vida civilanda, puce sujecion es para el salvajo todo cuenco tiende á privario de la vida námada y esgabanda, sin temores y sin esperanzas pera el pervenir.

Dispendan en un principio de lodos les rest leades dedes reducciones, y no estaban sujetes a ninguna inspeccion por parte del Sabierae, pero creciendo las exigencies de este, impostante una depidación que solo compandia los

LUCHAS ENTRE LOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES EN LA AMÉRICA MERIDIO NAL, Y FUNDACION DE LA COLONIA DEL SACRAMENTO.

A principios del siglo XVI, España y Portugal éran los . unices poderes coloniales de la Europa.

-o Los portugueses habian dirijido sus miras hácia el Oriente, y buscado, deblando el Cabo de las Tormentas. que desde entonces denominaron de Buena-Esperanza, un meyo camino para las Indias Orientales. Los españoles, or sa parte, habíanse becho dueños de un nuevo Contimanto, y en sus viajes y esploraciones, que animados por el bum éxito de los primeros, emprendieron, amenasaban encontrarse ambas Potencias en medio de los mares. an Este contacto pedia provocar luchas de consideracion entre las dos naciones de la Península Ibérica, cuyo encornisamiento se aumentaria por la tradicional antipatía de ambos puebles, y por los celos y édies inveterados que

Tratose de poner un eficaz remedio á los conflictos esta podían resultar de la pugna de los dos poderes, y con ese objeto, val propio tiempe con el de presentarse el Papa supremo árbitro entre los monarcas cristianos, estableció la linea divisoria en que cada uno debia encerrarse en sus . NAPOTECTED .

los dividian hacis muchos siglos.

La famosa bula de Alejandro VI tendia á obviar estos inconvenientes, señalando como límite á las posesiones de ambos países, un meridiano hipotético que se supenia trazado á cien leguas al Occidente de las Azores. Bien prente, sin embargo, estos deslindes se hicieron ilusories; pues en el tratado de Tordesillas celebrado entre el Rey de Portugal y don Fernando V, se trasladó el meridiano de concesion, á trescientas leguas á contar desde la más occidental de las islas del Cabo-Verde. Esta concesion daba el dominio de una pequeña parte del Brasil á los portugueses, desde cuyo territorio habian de molestar á los españoles en todas sus conquistas de la América meridional.

La muerte del Rey don Sebastian en Africa, puso en las sienes de Felipe II la Corona de Portugal y sus estensas posesiones celoniales, realizando la union ibérica, cuando menos se pensaba en ella. Bien pronto veremos que esta union arbitraria, que no se fundaba sino en el capricho de los Monarcas, y no tenia por base la fusion de los pueblos, habia con el tiempo de ser altamente perjudicial à España.

Con la union de los reinos de España y Portugal, comron por un momento las restricciones que à ambos Gobiernos impenia, tanto la bula de demarcacion, como el tratado de Tordesillas, prosiguiendo los portugueses y - españoles sus viajes de espleración, sus conquistas y establecimientos sin cortapisa alguna. Los españoles en aquella época ocuparon las Filipinas, que segun el meridiane hipotético pertenecian a Portugal, y los subditos de esta nacion, a su vez se estendieron por el Brasil, no sin que hubiese algunes cheques entre ellos y los colonos del Rio de la Plata, choque que revelaba elocuentemente, que las circunstancias fortuitas que habian reunide ambos pueblos bajo el mismo cetro, no habian podido concluir con las preocupaciones y ódios nacionales. A este tiempo se refièrea las devastaciones terribles que verificaren los portugueses de la provincia de San Pablo (que por esto recibieron el nombre de Paulistas) en las provincias del Guaira y San Pedro.

Tode el mundo sabela serie de desaciertos que siguitron a la ocupacion del Portugal por las armas españolas,

y cómo las medidas desatrosas tomadas por el Gobierno español, en vez de contribuir como debiera haberse intentado, a reunir bajo un mismo lazo a pueblos a quien la naturaleza había hecho hermanos, aumentaron, por el contrario, las divisiones que les separaban. La dominacion españela se hizo cada vez más odiosa á los portugueses, que solo espiaban el momento oportuno para sacudirla.

El Gobierno de Felipe IV, que caminaba de desacierto en desacierto, debilitando el poder español, que pocos ' años autes habia preponderado en Europa; la opresion que sufrian los portugueses tratados como nacion conquistada, · les presentola ocasion oportuna para sacudir el vugo abor-L' recido, y sabido es que los pueblos que quieren emanciparse del peder estraño, ne necesitan más que quererlo con voluntad enérgica y decidida.

Al cabo de una guerra desastrosa, en que España ilevó, " como era consiguiente, la peor parte, adquirió el Portuga l su primera independencia, quedando de hecho dueños pde \* todas las conquistas llevadas á cabo en América, conforme estaban en el acto de la emancipacion. De esta suerte. à pesar de la bula de Alejandro VI, à pesar del tratado de Tordesillas, encontróse el Portugal dueño del territorio due se estendia deede las Amazonas, hasta las primeras vertientes del Parana y Uruguay.

Entonces comprendió el interés que para el comercio de la América del Sur tendria la posesion esclusiva del Rio de la Plata, que presentaba un desenvolvimiento de navegacion considerable, y que atravesaba comarcas feraces, en donde abundaban los ganados, de que el Brasil ofrecia gran escasez.

En el territorio de la banda oriental, especialmenta en " las margenes del Uruguay, habíanse multiplicado de un ' modo asombroso los ganados, formando la principal riquesa de los meradores del país y de los vecinos de Buenos-Aires, que se surtian además, en estos sitios, de las maderas que escascaban en la orilla derecha del Plata, y que ofrecian con gran abundancia los bosques casi impenetrables del Uruguay. El mal resultado que las empresas de colonizacion habían tenido en aquellos lugares, desde la desastrosa muerte del piloto mayor Solis, que . habia arribado el primero a aquellas costas, hacia que

estaviesen casi abandonadas, recerridas tan solo por las tribus salvajes, de las cuales las principales eran las de les Charruas, Chanes, Chayes, Tapes, Minuanes y otras varias, que con frecuencia se destrozaban entre si.

La más belicosa de todas era la de los Charruas, que infatigable en el ataque, sin conocer el temor, soportande con admirable constancia el hambre, la sed y toda clase de privaciones, erraba sia cesar por aquellas comarcas, sin que le detuviesen en su marcha los caudaloses ries, los espesos bosques, los estensos pantanos, ni otro género alguno de ebetáculos.

Además de la muerte de Solis, recordaban los españeles la destruccion del fuerte de San Salvador, fundade por Gaboto; etro establecimiento debido á la actividad de Garay, y abandonado por no poder sosteneras, en país ocupado por indios tan indomables. Y todos estos motivos contribuian á alejarles de la orilla izquienda del Plata.

Conocian los pertugueses toda la importancia que tendria para ellos, que poscian la parte superior de los dos principales afluentes de este rio, el posezionarse de su embocadura, por donde pudrian dar talida, no sole á les productos del país, sino á los de las provincias del Sur del Brasil, debidas tambien á sus repetidas invasiones en el territorio conquistado por los españoles. Este pensamiento se relacionaba con otro no menos importante, que tenia per objeto hacer del Rio de la Plata su frontera natural. Estas tendencias eran altamente perjudiciales á los intereres materiales de las celonias del Plata, que con la pérdida del rio, quedaban reducidas á una completa nulidad.

Y no era esto sole; las posesiones de Chile y el Partitenian que ponerse en comunicacion con la metropoli, atravesando el inmenso Occano Parcisco, o doblande el Cabo de Hornos, viaje peligrosismo y largo que aumentaban en muche los gastes de trasporte, y dificultaba en gran manera las relaciones entre ambos, países, mientras que el Rio de la Plata, algunos de enyos afluentes tienen su nacimiento en la cordiliena de los Andes, facilitaba esta comunicacion y daba más unidad a las posesiones españolas de la América del Sur. Todo el país que hoy

forma la República de Bolivia o alto Perú, quedaba con estas invasiones completamente aislado, sin efrecer ventaja alguna al Gobierno español, su dominio y colonizacion.

Los portugueses, sin embargo, no cejuban nunca en su propósito, y aprovechaban con avidez todas las ocasiones que la debilidad é impericia de los gobernantes españoles les les presentaban, y de esta suerte se apoderaron succisivamente de las provincias de Mattogrosso, de Guairá, de Rie Grande, de San Pedro, de la Cananea y algunas otras provincias, que son hoy los más bellos fiorones de la Corena imperial del Brasil.

Al propie tiempo establecian un contrabando active con las colonias españolas, destruyendo además pueblos enteros de indios Guaranis, y arrebatando gran cantidad de los ganados cabaliar y vacuno, que escaseaban en las provincias del Brasil, y que producia la banda oriental con sorprendente fecundidad.

Si alguna vez los soldados españoles conseguian rechazarlos á sus propias fronteras, bien prento algun tratado favorable á sus intereses, les conferia la posesien de lo ocupado, y que había costado no poca sengre española recuperar. Apenas se conciden tanta astucia y constância como desplegaron los portugueses, y tal flojedad é incuria como demestraron los gobernantes españoles, en cuyes pechos parece que se había estinguido hasta el último rayo de patriotismo, hasta el último destello de la dignidad.

Sin embargo, la audácia de los portugueses llegó à su colmo, cuando en medio de la paz, vulnerande todos los tratados, despreciando tedas las transacciones diplomáticas, á pesar de las ventajas que de ellas habian reportado, fundaron en la orilla izquierda del Plata el fuerte llamado Colonia del Sacramento.

Este puerto, solo reunia medianas condiciones, pero efrecia bastante seguridad; requisito no despreciable en las riberas del Rio de la Plata, cuya completa desnudez las espone a los terribles Pamperos. De el podia hacerse una terrible concurrencia a Buenos Aires, adonde solo podian arribar buques de menos porte, por la multitud de arrecies de que está sembrada la rada de la ciudad española.

Esta vez ya se preveian las consecuencias hasta por los , más miopes, y el hecho era demasiado escandaloso para . que no se tratase de poner coto á semejantes abusos é incalificables atentados.

Gobernaba en el Rio de la Plata à la sazon, den José de Garre, que desde el año de 1669, habia demostrado la firmeza de su caracter en varias espediciones centra los indios salvajes. Siu perder momento, reunió todas las fuerzas de que podia disponer, sin desguarnecer completamente el país, y ayudado de cerca de tres mil índios Guaranis, rechazó à los portugueses que tuvieros que abandonar la naciente colonia (1680).

Reclamó el Gobierno portugues, y estableciose una negociacion para arreglar el asunto de un modo pacifico;
pero la firmeza de don Pedro, entonces regente de Portugal, triunfó del débil Gobierno de Cárlos II, últime
resto degenerado de la dinastía austriaca, haciendo ilusorios el valor de los españoles y el patriotismo de don José
Garro, que fué relevado el mismo año de su gobierno, sin
duda á causa de las reclamaciones de la córte de Lisboa,
como todo parece demostrarlo.

Por el tratado provisional de Lisboa de 7 de mayo, de 1681, devuélvese la colonia á los portugueses, solo á título de depósito, hasta que un tratado de paz y amistad entre ambas Potencias, arreglase satisfactoriamente estas diferencias. En su consecuencia, el mismo año fué restaurada la colonia, que al mismo tiempo que seguia siendo, á despecho de los tratados, un centro de contrabando altamente perjudicial á los intereses del Gobierno español, servia tan solo para mantener vivas las hostilidades y rencores.

A la muerte de Cárlos II, y antes de empezar la guerra de succesion, Felipe V trató de captarse el apoyo de los portugueses, mediante la cesion de la colonia, y al efecto verificose un tratado entre el futuro Rey de España y el Gobierno portugués, en leuyo artículo 14 renunció aquel á todas las pretensiones que podia tener al dominio de la colonia. Sia embargo, en las distintas alternativas de la lucha, que por tanto tiempo ensangrentó el suelo español entre el nieto de Luis XIV y el archiduque Cárlos, hizo este la misma concesion, cuando obtuvo la coope-

na de España.

Entretanto les portugueses, que contratando con fas des partes beligerantes, demostraban bien claro que espitaban las alternativas de las contiendas con el objeto de sebtener las mayores ventajas, no descuidaron la reedificación de la colonia, que ya á principios del siglo XVIII estabasen un estado de defensa respetable.

en 1763, el maestre de campo don Juan Alfonso de Valedés é Inelán, y habiendo recibido ordenes del virey de
Lima, de apoderarse de la colonia, pues los portugueses
auxiliaban al archiduque Carlos, envió para este propósito con las tropas necesarias al sargento mayor don Baltasar García Ros, que rechazó a los portugueses, apoderándose de la colonia que destruyó por segunda vez.

Continué el territorio en poder de los españoles duran te la guerra de sucesion, hasta que en 1715 el tratado de Utrecht estableció en los artículos 5.º, 6.º y 7.º que la colonia y su territorio fuesen restituidos á la casa de Braganza.

A Felipe V, que acababa de conquistar una Corona despues de una larga guerra que habia presentado alternativas en estremo variadas, capaces de desalentar á otro que no tuviese su resignacion en los reveses y su constancia y energía en las resoluciones, no debió importarle mucho la cesion de un territorio, todavía cási despoblado, al otro lado del Atlántico, y que si en lo futuro no sería muy ventajoso para el comercio de las colonias, sus resultados no se hacian sentir por el memento.

Al apuntar la historia de estas luchas, se espresa así un elocuente escritor argentino (1):

«De este modo, los españoles reconquistaban la colonia à balazos, y los lusitanos se la arrebataban interponiendo una nota diplomática.

»En esta porfiada lucha de la astúcia y la intriga con el valor y la lealtad, los portugueses salieron vencedores; pero los soldados castellanos escribieron con su espa-

<sup>(1)</sup> Don Alejandro Magariños y Cervantes.—Estudios históricos, políticos y sociales sobre [el\_Rio de la Plata.—Panis, 1854.]

da una página de gloria en aquellas tan disputadas murallas, padren eterno de la negligencia de su iluse Gebierno.»

La posesion de la colonia por los portugueses, fué util á España bajo etros puntos de vista, pues dió á conocer el interés que tenia la orilla izquierda del Plata, cási completamente abandonada, ya por el mal éxito que habian tenido les primeros establecimientos, ya tambien por la negligencia é incuria del Gobierno. Al propio tiempo, la conducta de los portugueses hizo comprender á España que ai queria conservar algun territorio por exiguo que fuese en la banda oriental, debia pensar formalmente en su defensa, única conducta que quizá pedia detener á los pertugueses en sus repetidas invasienes.

### CAPITULO XVI,

Tratan los portugueses de fundar nuevos establecimientos en la orilla izquierda del Rio de la Plata.—Patriótica conducla del gobernador español don Bruno Mauricio de Zavala.—Rechaza á los portugueses.—Ereccion de Montevideo.—Atacan los españoles la colonia.—Convencion de Paris (16 de marzo de 1737).—Tratado definitivo entre España y Portugal.—Cesion de siete misiones del Uruguay.
—Dificultades que surjieron al cumplimentarse lel tratadol.—Protesta de los jesuitas.—Rebelion de los Guaranis.—
Desesperada resistencia—Dispersion de los Guaranis.—
Nuevos conflictos.—Don Pedro Ceballos se apodera de la culesia del Sacramento.—Tratado de Paris de 1763.

Los hechos vinieron bien pronto á dar á conocer la exactitud de estas ligeras reflexiones. Los portugueses, no contentos con poseer la colonia del Sacramento, pues en el tratado de Utrecht solo les cedia el territorio comprendido en un rádio igual al alcance de una pieza de 24, y tratando de estender más y más sus posesiones en esta parte, dirijieron sus miras á las campiñas, entonces desiertas, de Montevideo, con el objeto de fundar un establecimiento, que por la bondad y estension de su rada, por su situacion ásolas treinta leguas de la embocadura del Rio de la Plata, hubiese llegado á ser, sin duda alguna, en las manos hábiles de los portugueses, lo que esta ciudad es hoy dia: la llave del rio.

A consecuencia de estos pensamientos, escojido el lugar más á propósito para el nuevo establecimiento, solo se pensó llevar á cabo el proyecto con el mayor sigilo y rapidez posible, para poderlo presentar en estado de defen-

Digitized by Google

sa cuando se hiciesen reclamaciones por parte de la Corona de España. El ayudante de campo don Manuel de Freitas Fonseca fué el encargado para realizar este propósito, y desembarcó con trescientos hombres en el sitio que hoy ocupa la capital del Uruguay, con el designio de poblarle y fortificarle en el último tercio del año 1723.

Don Bruno Mauricio de Zavala, gobernaba á la sazon en Buenos-Aires. Había alcanzado en la guerra de sucesion el empleo de brigadier, distinguiéndose en varias gloriosas jornadas para las armas de Felipe, en las que perdió un brazo. Fué nombrado para desempeñar el cargo que ocupaba, cuando surjieron las rui losas contestaciones entre el gobernador interino del Paraguay, don José de Antequera, y la Compañía de Jesus, en las que demostró gran tino, discrecion y prudencia, segun veremos á su debide tiempo.

Tan pronto como el brigadier Zavala tuvo conocimiento de la nueva usurpacion intentada por los portuguéses, comprendió el perjuicio que de ella resultaria á los intereses de España y se preparó á obrar con energia para rechazar las armas lusitanas de la banda oriental:

Con este proposito intimó á Freitas con dignidad y energia á que no estaban acostumbrados los portugueses, por parte de las autorida les españolas, la órden de que abandonase inmediatamente las costas del Rio de la Plata; pero solo obtuvo á su reclamacion la negativa más categórica.

Era, por lo tanto, necesario recurrir à las armas, en que siempre habian salido vencedores los españoles en estas comarcas. Don Bruno de Zavala preparóse à rechazar la fuerza con la fuerza, y atravesando el rio dirijióse hacia el emplazamiento de Montevideo. Los portugueses, tan pronto como se apercibieron de la llegada de los españoles, abandonaron el naciente establecimiento, no sin protestar antes su jefe, que solo le movia à no emplear la resistencia el evitar una guerra entre ambas Potencias.

Desde el 19 de enero de 1724, quedaron aquellos lugares abandonados por los portugueses, ocupándose Zavala sin perder un momento en fundar un establecimiento, aprovechándose de las obras comenzadas. Presidió él mismo los primeros trabajos, empleando en ello gran actividad. pues cenocia el interés de fortificar la nueva colonia; y concluido el primer reducto, que hoy se llama batería de San José, regresó a la capital de su gobierno, dejando de comandante encargado de la nueva fortificacion á don Francisco Antonio de Lemos.

No se descuidó el gobernador del Plata, una vez en Buenos-Aires, en participar al Gobierno español las nuevas tentativas de usurpacion de los portugueses, y la gran necesidad que habia de poner coto á tamaña audácia, dando cuenta al propio tiempo, de su conducta y de la fundacion que habia comenzado con el objeto de establecer un sistema de defensa en la orilla izquierda del rio, objeto de los más ardientes deseos del Gobierne portugués. Así mismo pedia los auxilios necesarjos para la colonizacion de Montevideo, siempre que la córte de Madrid lo juzgaso de importancia, para asegurar el porvenir de las posesiones españolas.

A consecuencia de estas reclamaciones, en una real orden firmada en Aranjuez el 16 de abril de 1725, aprobose por completo la conducta del gobernador Zavala, y se le facilitaron les auxilios necesarios para la ereccion de un establecimiento en Maldenado, y de una ciudad en Montevideo, bajo la advocacion de San Felipe y Santiago.

Cincuenta familias gallegas y canarias, sirvieron de base y núcleo á la nueva ciudad, que por su ventajosa situacion, un poco más de un siglo despues, contaba con una poblacion de más de 40,000 almas.

Este rápido aumento de poblacion, denotaba bien a las claras la importancia de la colonia, y hacen el más cumplido elogio de don Bruno de Zavala, que comprendiendo la ventajosa situacion de la ciudad, puso todo su conato en estorbar á los portugueses en sus intentos.

La córte de España comprendió, en efecte, lo que habia de interés é ilustracion en la conducta del gobernador, y en un large y lisenjero oficio que acompañaba á la órden de fundacion, se le daban las gracias, mandando al mismo tiempo las trasmitiese en nombre del Rey á la ciudad de Buenos-Aires, y á todos cuantos habian tomado parte en esta empresa.

Hemos visto que el tratado de Utrecht dejaba la colonia del Sacramento en manos de los portugueses, que no tardaron en volver á esplotar el contrabando en mayor escala que lo habian hecho hasta entonces, lo que daba márgen á continuas reclamaciones por parte de la corte de España, que eran desdeñosamente escuchadas por los portugueses, constantes en su sistema de atender tan solo á la fuerza de las armas.

España, llena de los más vivos recelos por esta conducta, y conociendo la imposibilidad de poner coto al contrabando portugués, por medio de reclamaciones pacíficas, despachó patentes de corso á favor de don Francisco de Alzaibar, pero bien pronto conoció la insuficiencia de esta medida. Entonces se conoció la necesidad de obrar con resolucion y energía, y se encargó á don Miguel Salcedo, brigadier del ejército español, y sucesor de don Bruno de Zavala en la gobernacion del Rio de la Plata, que atacase á los portugueses y los espulsase de la colonia. Presentose Salcedo, en efecto, en la orilla izquierda del rio, y puso sitio á la colonia; pero los esfuerzos del general español, no tuvieron favorable resultado, pues la triple intervencion de Francia, Holanda é Inglaterra, intervencion que tenia por objeto hacer cesar las hostilidades entre España y Portugal, redujo á ambas Potencias, en virtud de la convencion de París de 16 de marzo de 1737. al mismo estado que se hallaban al principio de la cuestion. Por perjudicial que fuese para la Corona de España y para la gloria de sus armas esta convencion, sometida como estaba entonces á la influencia de Francia, tuvo que aceptarla, y cesar en la prosecucion de sus tentativas de recebrar la colonia del Sacramento. En esta misma convencion se estipulaba, que los portugueses de las provincias de San Pablo y de Rio Grande del Sur, cesarian en sus hostilidades contra los españoles, cuyo origen se remontaba casi a la primera conquista del Rio de la Plata.

La convencion de Paris, sin embargo, no había hecho más que ahogar provisionalmente las cuestiones pendientes entre España y Portugal, sin resolver las dificultades que hacían relacion al tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494, al que se referian todos los demás tratados subsiguientes, de los cuales no se había cumplido ninguno, ni en ellos se envolvia una solucion definitiva que

pusiese término de una manera satisfactoria á tantas luchas y disensiones.

Por ambas partes, hacíase sentir la necesidad de un arreglo que diese estabilidad á las posesiones del Rio de la Plata, y las pusiese al abrigo de nuevos insultos y usurpa cienes, y bien se dejaba comprender, que en un tratado definitivo, la ventaja estaria por parte de la Potencia que desplegase mayer habilidad diplomática.

El tiempo en que este arreglo se verificé, y en que empezaron a entenderse los Gabinetes de Lisboa y Madrid,
fué el reinado de Fernando VI, y fué provocado por el
influjo de la esposa del Monarca español, la infanta doña
Barbara de Portugal. Este matrimonio entre una infanta
de Portugal y Fernando VI, vino entonces a favorecer de
una manera decisiva a los portugueses, por el grande
influjo que doña Barbara ejercia en el ánimo de su esposo, y por la incalificable ceguedad ó malicia de los ministros españoles.

En estas negociaciones, evocóse el tratado de Tordesillas, que trasladaba el meridiano hipotético de demarcacion á 370 leguas al Occidente, á contar desde la más occidental de las islas de Cabo-Verde, y los comisarios portugueses consiguieron que estas leguas en lugar de valuarse como de 20 al grado ó en leguas legales de Castilla de 26 1<sub>1</sub>2, segua pretendian los españoles, se entendia tácitamente del espiritu del tratado, fuesen consideradas como leguas portuguesas de 17 1<sub>1</sub>2 al grado, lo que aumentaba considerablemente el territorio portugués en sus posesiones de la América del Sur.

Además de estas ventajas, obtuvieron los portugueses en cambio de la colonia del Sacramento, que debia ser devuelta a España, siete misiones situadas sobre la orilla laquierda del Uruguay, territorio abundante en pastes y propio por lo tanto para fomentar la cria de ganados que tanto escaseaban en el Brasil.

Esta cesion no pudo llevarse à cabo por entonces, pues la Compañía de Jesús que creia lastimados sus derechos; empleó todo su influjo para oponerse al cumplimiento del artículo XVI.

Rete artiquie colocaba á los indios Guaránis en la alternativa de quedar bajo el dominio de los portuguêses, que los habian molestado con contínuas vejaciones y malos tratamientos, ó abandonar los pueblos debidos a su laboriosidad y a la inteligente direccion de los jesuitas.

Véase como estaba concebido el mencionado articulo XVI, y por él se vendrá en conocimiento del espíritu que habia presidido en el establecimiento de todo el tratado:

«De los pueblos ó aldeas que cede S. M. C. en la margen oriental del rio Uruguay, saldrán los misioneros con los muebles y efectos, llevándose consigo á los indios para trasladarlos á otras tierras de España. Los referidos índios podrán llevar tambien todos sus muebles, bienes y semovienes, y las armas, pólvora y municiones que tengan, en cuya forma se entregarán los puebles á la Corona de Portugal, con todas sus casas, iglesias y edificios, y la propiedad y posesion del terreno. Los que se ceden por ambas Majestades, Católica y Fidelísima, en las margenes de los rios Pequiri, Guaporé y Marañon, se entregarán con las mismas condiciones que la colonia del Sacramento, segun se previene en el artículo XIV, y los indios de una y otra parte, tendrán la misma libertad para residir ó abandonar el país, del mismo modo y con las mismas calidades que lo podrán hacer los moradores de aquella plaza, solo que los que se fuesen, perderán la propiedad de los bienes raíces si los tuviesen» (1).

La Compañía de Jesus protestó solemnemente contra este tratado que les espoliaba, y hacía ilusorio siglo y medio de constancia y laboriosidad, haciendo presentes los grandes perjuicios que tanto á la Compañía como al mismo Monarca se irregabán de su cumplimiento. Con el objeto de que su protesta fuese escuchada, no perdonaron medio para interesar á todes los que se encontraban en disposicion de influir para la modificación del tratado, al menes en lo que hacía relación à las misiones del Uruguay.

Esta conducta, y la sujecion omnimoda de los indios al dominio de los jesuitas, fué la causa de que se les achacase la resistencia que hicieron a ceder sus bienes y pro-

<sup>(1)</sup> Pedro de Angelis, coleccion de obras y documentos para la historia antigua y mederna del Rio de la Plata: tomo rv.—Buenos-Aires, 1837.

piedades a los portugueses, haciéndoles aparecer como promovedores de la rebelion. Algunos historiadores han iratado en vano de manifestar la inocencia de los jesuitas; pero todo demuestra que tomarón una parte activa en la oposición que presentaron los Guaranis a las tropas remaidas de España y Portugal. Otros, por el contrario, fulminan contra ellos graves inculpaciones, entre otras, la de que meditaban establecer un gobierno independiente, segun trató de demostrarlo el Dr. den José de Silva, procurador de la Corona, en una obra titulada: Disrie histórico de la rebelion y guerra de los pueblos Guaranis.

La actitud resuelta de las misiones obligó á ambas cortes, para llevar á efecto el tratado de 1750, á aunar sus esfuerzos con el objeto de reducir á los Guaranis.

Disfrutaba por aquel tiempo el gobierno de Buenos-Aíres don José Andonaegui, brigadier del ejército español, y que habia mestrado una firmeza y energía estremadas al sujetar a les índios Charrhas ó Minuanes, que
volvian á emprender sus acostumbradas invasiones, talando las campiñas de la banda oriental. En esta campaña,
dirijida por Andonaeguí, fueron casí esterminadas estas
belicosas tribus por las armas españolas, y se cuenta que
el gobernador español contestó á los sacerdotes que le
reprochaban su escesiva crueldad para con los índios del
bautismo de sangre es el único que conviene á estos infieles.» (1)

Los portugueses intentaron tomar posesion del territorio a principios del mes de enero del año 1754. A la primer aparicion de las tropas lusitanas en las cabeceras del
zio Negro, cuadió la alarma por todas partes, despacháronse por los pueblos numerosos avisos, reuniéronse los
cabildos municipales, y despues de examinar los distintos
pareceres, convinieron los pueblos en defender con eneregta los pátrios lares y el territorio que formaba toda su
riqueza, cultivado con el sudor de su rostro.

Entonces empezaron á reunirse las fuerzas de los dis-Mintos pueblos, y de las estancias concurrieron tambien

<sup>27 (1)</sup> Tomamos este hecho de la obra de Brossard sobre las Repúblicas del Plata. No sabemos en qué fuentes le habrá bebido, perque no lo indica. Entretante, no podemos menes de no darle crédito, pues nos repugna por su barbárie.

todos cuantos se encontraban en estado de tomar las armas. Los pueblos de San Miguel, San Juan, San Angel, San Luis y San Nicolás, suministraron cada uno más de doscientos combatientes, y á este tenor todos los demás, segun el vecindario, formándose de esta suerte un pequeno ejército, respetable, más que por el número, por la decision de que se hallaban poseidos todos sus individuos. Todo parecia presagiar la lucha como inevitable, y los portugueses, al notar la actitud de los Guaranis, no se atrevieron á penetrar en el país sin ser ayudados per las fuerzas españolas, por cuya razon se reunieron el marqués de Valdelirios, comisario nombrado por el Gobierno españel para la ejecucion del tratado; Andonaegui, gobernador de Buenos-Aires, y Gomez Freire que desempeñaba igual cargo en la provincia de Rio Grande, perteneciente al Brasil. En esta reunion discutiéronse los medios de obligar á los Guaranis al cumplimiento del tratado, y se aceptaron como mejores el dividir las fuerzas y atacar á los contrarios por distintos puntos á la vez, con el objeto de distraer sus recursos. A consecuencia de esta determinacion. Andonaegui penetró en el territorio de las Misiones por el pueblo de San Nicolás, en tanto que les soldados portugueses, dirijidos por Gomez Freire, atravesaron la frontera de Rio Grande, congratulandose de antemano con la esperanza de un próximo y completo triunfo.

Estas esperanzas, sin embargo, no llegaron à realizarse, pues el poco conocimiento que los generales tenian del país, la poca prevision que habia presidido à las medidas tomadas para verificar la invasion, y tambien la actitud y valor que mostra ron los Guaranis en defender sus hoga res, fué causa de que se pasáran algunos meses en vanas tentativas, sin (conseguir resueltado alguno favorable.

Empleáronse tambien los medies pacíficos, vista la dificultad que presentaban las eperaciones militares en país casi desconocido y cubierto de grandes é impenetrables bosques; pero los índios contestaron á todas las intimaciones, que estaban completamente resueltos á defender su territorio, y que unicamente depondrian las armas cuando las tropas, que trataban de asediarles, le hubiesen abandonado.

Para dar mayor fuerza, sin duda, á esta enérgica con-

testacion, los índios fueron los primeros en remper las hostilidades, melestando sin cesar con repetidas acometidas á los portugueses, hasta el punto de obligarles á celebrar un armisticio; pues la distancia de las tropas de Andonaegui, que se habia iretirade al Salto Chico, imposibilitaba á Gemez Er sire el acometer con ventaja, á los sublevados.

Don Joa quin Viana, nombrado en 1749 gobernador de Montevideo, no quiso aceptar la tregua celebrada por Freire, como deshonrosa para las armas españolas, y se dispuso à tomar la ofensiva. Atacó à los Guaranis, primero en Mbatobi, y luego despues obtuvo una victoria decisiva en las lomas de Caybaté. Algunos escritores hacen subir el número de indígenas que quedaron sobre el campo, à más de dos mil quinientos. Los restos de los insurentes solo pudieron desde entonces batirse à la defensiva, hasta que siendo acosados por las tropas hispanoportuguesas, se dispersaron ocultándose en su mayor parte en los bosques y sierras inmediatas, aptes que someterse à la dudosa generosidad de los vencedores.

El pueblo de San Lorenzo que se atrevió á resistirse, fué fácilmente sometido á la obediencia, y al de San Miguel pereció abrasado por las llamas por los mismos indica que, no pudiendo defenderle, no querian que pudiese aprovechar á sus enemigos.

En este estado las cosas, y cuando parecia que no se presentaria ya más obstáculo á la realizacion del tratado de 1750, los mismos portugueses, que conocian la impertancia que para ellos tenia el establetimiento aituado en la orilla izquierda del Plata, y que habia sido la manzanta de la discordia, que hizo derramar abundante sangre portuguesa y española, no se manifestaban dispuestos á abandonalle, á pesar de las reclamaciones del Gobierno español acerca del cumplimiento de la parte del tratado que se referia al cambio de la colonia por las siete misiones Guaranis.

Cada vez se suscitaban nuevas dificultades al establecer les límites de las posesiones de ambas Potencias, unas que tenian origen en la mala fé, nacidas otras del poco conocimiento del país y de la imperfeccion de los planos geodésicos de la América meridional, Los trabajos de Contes Frene para esta blece tes limites, trabajos que se tenha especial culdado en interrampir con frecuencia, no fleron resulvado antisfactorio alguno, despues de mucho stichipo empleado en estes deslindes, sin duda á instigación del marques de Pombal, ministro de José do Portugal que habia sacedido a su padre Juan V. Sin duda el nuevo soberano, o mejor dicho su ministro, no se haliaba dispuesto a ceder la colonia del Sacramento, en cum plimiento del tratado estipal ado antre Fernando VI y Juan V de Portugal; pero no per eso descuido la fortificación del país cedido per España, penetrando hasta el interior de la banda oriental, favoretido en sus empresas por la inculta del Golderno español.

De esta suerte, cuando el soberano español Cárlos III

"amulo en 1761 el tratado de 1750, echáronse de ver los trabajos de defensa que habian ejecutado les portugueses,

"cercanado las poscelones de la Cerona de España, y diri"jiéndose siempre hácia el Rio de la Plata, que era el

"constante propósito de todas estas contínuas luchas y disensiones.

Don Pedro Caballes, comendador de la orden de Sanliago y teniente general de llos sièrcites nacionales, fué cunvisdo con los necesarios refuerzos para relevar à Ansedonaeguren el gobierno de Buenos-Aires. Traia las órdenes más terminantes para obrarcón energía, si no tenian la más amplia satisfacción sus exijencias; y si las tropas portuguesas persistian en su intento de proceguir en la compacion de los fuertes levantados en el territorio espalicito acudir á la fuersa para rechasar la fuersa.

Como era de esperar, no tuvieron ningun resultado las prestiones pacificas; establadas por Ceballos, y con toda la actividad de un entendido general, puso sítio á la colonia del 5 de octubre de 1762, apoderándose de ella, despues del trascurso de un mes, por capitalacion.

Esta primera ventaja, no le detuvo en su marcha: pues aprovechándose de la superioridad moral que le daba la reciente victoria, asalto las fortalezas de Santa Teresa, Santa Teela y San Miguel, que se rindieron a su bizarría. Cuando intentaba penetrar en Rio Grande, para llevar la guerra a los portugueses en el interior de sus provincias, po el tratado de Paris firmado por España, Inglaterra y Por-

tugal, vino á detenerle en su victoriosa marcha, y á deshacer el edificio, fruto de su pericia y de la sangre derra-

mada por les soldados españoles.

El artículo 21 del tratado de París de 1763, establecia el statu que existente antes de la guerra, y por él se vió Ceballos en la obligacion de entregar à les portugueses todo lo conquistado. El premio de los servicios prestades por Ceballos, fué la separación del servicios prestados por Ceballos, fué la separación del servicios prestados por Ceballos, fué la separación del a córte de Lisboa, que no podia perdonarle su audacia, que había puesto en relieve la debilidad material del Gobierno portugués. Por lo que se vé, no era la habilidad la cualidad distintiva de los diplomáticos españoles, que deshacian com un rasgo de placima las victorias debidas à la bizarría proverbial del ejército español.

Antes de concluir el relato de estas enejoses cuestiones, debemes ocuparnos de un hecho no menos importante para la historia de estos países: nos referimos á la espul-

sion de la Compañía de Jesus.

### THE MAINING AT A COMMISSION SHE WE AS A PARTY work & water and compared to be superior and the surfection of

with the grant of the second of the second of the second r in godiner a mar i sensi i s Sensi i sensi i

that was end a country of the country Proposition of the storad

STREET BOOK BEET THE CONTROL OF THE

ASS ALL ME HOUSE CONTRACTOR

Fig. 200 to the second of the second

# CAPITULO XVII.

Substitute to the first term of the light of the page of the

Espulsion de los jesuitas.--Son espulsados de Portugal y de Francia (1764).-Causas que produjeron su caida en España y América. -- Don Francisco Bucareli y Ursua, gobernador del Plata, es el encargado de espulsar á los jesuitas de sus · misiones. Sigilo con que se lleva á cabo esta medida ... "Consequencias.

Estamos en 1767, célebre en los anales de la historia moderna, por la espulsion de la Compañía de Jesús de la Monarquia de España, á pesar del origen completamente español de la Compañía, y del gran influjo que tenia en el ánimo devoto de Cárlos III (1). Desde algun tiempo achacábase á la Compañía una escesiva influencia en los negocios públicos, y en algunos escritos se propalaba, si bien con la reserva que el poder de los jesuitas exijia, que trataban de apoderarse del supremo poder y realizar el gobierno universal.

Ninguna operacion política ni conmocion popular tenia lugar, sin que se supusiese al instante la complicidad de les jesuitas; y si bien algunas veces estas suposiciones eran gratuitas, otras muchas no estaban completamente

<sup>(1</sup> A pesar de encontrarse esta asercion en algunos historiadores, sin embargo notamos al leer la historia de Cárlos III, que ya en su gobierno de Nápoles no se mostraba muy dispuesto á favorecer á los jesuitas, y al colocar la Corona de las Dos Sicilias en su hijo, temiendo sin duda el escesivo influjo de la Compañía, le señaló confesor que no pertenecia á esta órden. En cuanto á él, al llegar á España nombró para director de su conciencia al P. Osma, de la religion de San Francisco.

destituidas de fundamento. Ejercia, sin embargo, esta órden tal influencia, ya con el número y capacidad de sus individuos, ya tambien con el monopolio de la enseñanza, ya con la gran consideracion pública, ya finalmente, con el gran poder y prestigio que disfrutaba en las córtes de los príncipes católicos, de cuyas conciencias se habia apederado por medio de la confesion, que causaba con su colosal poder, el temor y recelo de los mismos que á ella se habian confiado.

Los primeros tiros que recibió la Compañía, partieron de los jantenistas, en cuyas luchas no siempre supieron guardar las conveniencias ni el decoro debidos, y que contribuyeron no poco a desprestigiar algun tanto la fuerza moral de la institucion.

El marques de Pombal, que ejercia un supremo influjo en el ánimo del débil José, mostróse desde el principio de su mando, completamente opuesto á la Compañia. Además de los rumores, acaso infundados, pero que se supieron infundir en el animo del Monarca, se afeaba tambien la conducta que habia seguido en el Paraguay, con moti. vo de la cesion de las misiones, lo que contribuyé á que el Rey de Portugal, entregado hasta entonces casi por completo á los jesuitas, empezase á negarles su apoyo. Más tarde, apareciendo complicados en la conspiracion urdida por algunos nobles, con el objeto de asesinar al Rey, diéronse las órdenes más perentorias para su completa espulsion. No tardaron estas en verificarse, confiscaronse sus bienes, y se desterró a sus individuos del territorio portugués, desembarcándolos en las costas de Italia.

Esta atrevida resolución de Pombal, disipó en un momento el terror y respeto que causaban los jesuitas, y que imponian silencio á sus contrarios; su resultado fué la aparicion de muchos escritos, en donde se acriminaba su conducta, manifestándose sin rebozo alguno, graves inculpaciones, de las cuales, si bien algunas estaban fundadas, otras carecian de fundamento. Esto, no obstante, dió ocasion al duque de Choiseul, ministro de Luis XV, para que en 1761 suprimiese la Compañía de Jesus en Francia, si bien se empleó con sus individuos mucha más moderacion que en Portugal.

Entonces los ministres portugués y francés, influyeron con todas sus fuersas para que España, siguiesa el mismo ejemplo; presentáronse con este objeto à Cárlos III documentos auténticos que demostraban claramente que el P. Rábago, confesor de Fernande VI, habia animado á les jesuitas de las misiones à resistirse à la ejecucion del tratado de límites de 1750.

Achacábaseles tambien que monopolizaban el comercio de la América del Sur, con perjuicio grave de las rentas de la Corona y de los particulares, á lo que se añadió un informe del virey del Perú don Manuel Danus, del que resultaba, tenian establecidas en Lima y en las demás ciudades importantes de América, casas de comercio, sin pagar contribucion alguna; lo que contrariaba en gran manera, no solo al fisco, sino tambien á los comerciantes establecidos (1).

Añadianse á esto, rumeres más ó menos ciertos, acerca de la participación de los jesuitas en el metin contra Esquilache, que tanto habia impresionodo el ánime de Cárlos III, y se presentó ya como consumada su ruina.

<sup>(1)</sup> Otra grave inculpacion se dirijia á los jesuitas relativa al establecimiento de un Gobierno independiente en sus colonias de América, segun consta de algunos de los párrafos de una de las consultas dirijidas á Cárlos III por el ministerio de Estado. Dicen asi los referidos párrafos:

<sup>«</sup>Al mismo tiempo se empezó a descubrir con evidencia per una feliz casualidad, la soberanía que los jesuitas tenian usurpada en el Paraguay, su rebelion é ingratitud, sin que pudiese estorbar, por más que lo intentaron, que llegasen al ministerio del Rey, los documentos originales y auténticos que ponian en claro la usurpacien y los esceses que por cerca de sigle y medio habian side un problema ó un misterio impenetrable á todo el mundo.

<sup>»</sup>Al tiempo que se tocaba esta formentacion general an España, venian y se aumentaban las noticias de sus desórdenes intolerables en los reinos de Iudias.

<sup>»</sup>Hubo valor en los jesuitas para avisarse decisivamente en una de sus correspondencias á aquellos dominies, que ó se mudaria el Rey, ó sería secretario del despacho universal de Indias cierto personaje de su faccion.

<sup>»</sup>En sus misiones del Paraguay, se descubrió enteramente, per sus mismos documentos, la Monarquía absoluta que habian establecido, ó per hablar más propiamente, un despotismo increible, contrario á las leyes divinas y humanas.

<sup>»</sup>Se vió con la última demostracion, que los jesuitas y su régimen habian sido los autores de la rehelien atribuida á

No obstante, el justo recelo que el gran poder de la Compañía inspiraba, hizo que se tomasen las mayores precauciones para llevar á cabo la espulsion. Encargó el Rey la realizacion de este proyecto al conde de Aranda, su ministro, el que con el mayor sigile, y en el mismo dia, dispuso se a poderasen de los jesuitas de toda la nacion, embarcándolos en buques que en los principales puertos de Repaña estaban dispuestos al efecto, con la debida oportunidad; fueron arrejados á las costas de Italia pertenecientes al territorio del Papa, no sin que ocurriesen graves contestaciones entre la Santa Sede y el Rey de España.

No nos detendremos á esponer la escesiva dureza con que fueron tratados, ni los trabajos á que se vieron es-puestos, mientras duraron estas contestaciones, por no permitirlo la índele de la obra.

Iguales medidas se adoptaron para verificar la espulsion de la Compañía en las misiones de América, lo que se tenia por peligroso á causa del gran influjo que ejercia sobre ek corazon de les indígenas, y que se habia probado en las l'uchas relativas á la cesion de las siete misiones del Urucquay. Por este motivo, aumentáronse para este las prescauciones, y no teniendo completa confianza el Gobierno en don Pedro Ceballes que gobernaba á la sazon en el

aquellos índios, contra las córtes de España y Portugal, resultando otros escesos, y hasta el de romper el sagrado de la confesion.

Resultó en Chile, por sus mismas relaciones, la connivencia con los ritos gentilicos, llamados Muchitun; y en tedas sus misiones de ambas Américas, se comprobó una soberanía sin límitos en lo espiritual y temporal.

»Ponderaron en sus correspondencias los bullicios de Quito, donde predicaron contra el Gobierno, manifestando deseo de que los hubiese en otras partes, y haciendo circular especies malignas.

»Finalmente, para no detenerse en cesas menores, se halló que intentaban someter á una Potencia estranjera cierta porcion de la América septentrional, habiendose conseguido aprehender al jesuita conductor de esta negociacion, con todos sus papeles que le comprobaron.»

Hemos creido de algun interés estos detalles. Nuestros lectores, que no pueden estar animados de las mismas ideas que ios contemporáneos que intervinieron mas o menos directamente en el estrañamiento de la celebre Compañía, juzgarán acerca del crédito que estos asertos merecen, reduciéndolos á su justo valer. Plata, y que acababa de dar una muestra brillante de sus talentos militares en la última conquista de la colenia del Sacramento, nombró para reemplazarle al teniente general don Francisco Bucareli y Ursua, que estaba en todos los antecedentes del proyecto.

Llegó Bucareli a Buenos-Aires a principios del año de 1767, y remedó en un todo la conducta de Aranda. Despachó correos al Perú y Chile, ordenando al virey y gobernador de aquellos países, verificasen la espulsion; y en la provincia de su mando, distribuyó entre los gobernadores subalternos, pliegos cerrados que debian abrirse el mismo día, y con las órdenes que se habrian de ejecutar. Dábaseles al propio tiempo el encargo de que se procediese á la apertura de los pliegos en presencia de tedas las autoridades civiles y religioses, y de esta suerte el estrañamiento de la Compañía de Jesús se verificó en las posesiones de América, con el mismo sigilo y prontitud que en la Península.

Asi concluyeron las misiones jesuiticas despues de más de siglo y medio de existencia. Ya dejamos indicado el sistema que los jesuitas seguian en sus misiones; para que pueda juzgarse con el debido conocimiento de causa, los beneficios y males que de el podrian resultar, añadamos ahora dos palabras acerca de la suerte posterior de estas posesiones, para concluir todo le relativo a la dominacion jesuítica en el Paraguay.

i Gracias à la actividad infatigable de la Compañía, habíase desarrollado de un modo notable la poblacion y el cultivo en estas misiones, de suerts que su aspecto no podía menos de ser halagüeño, considerado à primera vista. Pero si descendemos à consideraciones más detalladas, fácilmente comprenderemos que las ventajas de este estado floreciente de las colonias, refluian en primer término, y cási de un modo esclusivo, sobre los jesuitas. La educacion, que en lo relativo à la Religion católica y à lo que la necesidad del cultivo de la colonia pedia, se habia fomentado con especial cuidado, se reducia à su más mínima espresion en le que se refiere à la civilizacion y adelantamiento de los pueblos. Estos vivian en una perpétua tutela, incapaces de gobernarse por si mismos, ni de progresar en las diferentes esferas de la vida. La supre-

sion de la Compañía, llevó el decaimiento á estas reducciones: pero esto mismo demuestra elocuentemente para el historiador filósofo, los vicios que en sí mismo encerraba tal sistema de colonizacion, por lo que se oponia al libre desarrollo del espíritu.

Por lo tanto, todo hace comprender que si la deminacion jesuítica, hubiese continuado, el florecimiento de aquellos pueblos hubiese seguido en lo que hace relacion á los intereses de la Compañía; pero el mismo decaimiento que se observé á su muerte, se hubiera heche sentir siempre en semejantes circunstancias. Si los jesuitas hubieran tenido por único y esclusivo fin la mejor educacion y civilizacion de los índios, y si el afan de prosperidad y acrecentamiento de la Compañía, no hubiese absorbido todas sus miras, hubieran ido preparando lentamente, pero de una manera segura, á los índios, para ponerlos al nivel de los demás pueblos civilizados.

De este decaimiento que se hiso sentir en las misienes, tan pronto como fueron suprimidos los jesuitas, no debe culparse tanto á la escelencia de su sistema, como al descuido del Gobierno español, que no proveyó nada eficás para modificarle insensiblemente en beneficio de las reducciones y en favor de su futuro adelantamiento.

Esta cuestion nunca podrá ser tratada por completo, hasta que desaparezcan ciertas dudas que reinan sobre la exácta organizacion de las misienes, sobre su estadística y gobierno de los Padres; dudas que quizá el exámen atento v detenido de los archivos, podrán disipar algun dia. Por cso lamentaremos siempre la apatia que reina en nuestra pátria por esta clase de empresas, con especialidad lo que se refiere á la publicacion de los documentos inéditos, tan importantes para la formacion de nuestra historia y la de las Indias occidentales; documentos que duer men en el polvo de los estantes, desconocidos de todos e

Finalmente, ne pedemos menos de consignar aquí, pues no nos ciega el mezquino espíritu de partido, sino el amor á la verdad, que los jesuitas han sabido grabar en les espiritus con tal poder el sentimiento del deber, que hoy todavía los puebles del Paraguay son, de todos los de esta parte de América, los más pacíficos y más sometidos al imperio del deber. 21 ......

### CAPITULO XVIIL

## ULTIMO TRATADO DE LIMITES DE 1777.

Miras embisiosas de Pombal, cen respecte al Rio de la Plata, —Espadision contra la banda oriental. —Derrota de una division española procedente de Buenos-Aires. —Refuerzos enviados por España bajo las ordenes de Cebaltos. —Ataque y posecion de la isla da Santa Catalina. —Apodéranse les empañoles de la colonia y de las demás poseciones pertuguesas del Plata. —Muerte de Jesé I, y caida de Pombal. —Cambio en la política portuguesa. —Entáblanse las negociaciones. —Tratade de 1777. —Exámen del tratado. —Informe de Elerida-blanca. —Resultados.

Desde la última convencion de París, y en virtud de algunos de sus artículos, habia vuelto el Portugal á ad enirir otra vez más la colonia del Sacramento, tantas veces diaputada, y los fuertes que habia conquistado el valor y pericia de Ceballos.

Dejamos arriba indicado, que el premio que había recibido este benemérito español, fué la destitucion del cargo que desempeñaba, sin duda á instigaciones del Gobierno portugués. Otra vez perdia España, por medio de una nota diplomática, lo que había debido al valor é intrepidez de sus hijos, de que en esta larga lucha de sigle y medio habían dado repetidas é inequivocas pruebas.

José I de Portugal, ó mejor dicho, el marques de Pombal, quedaba en entera libertad de proseguir en aus usurpaciones, y en aptitud de realizar el sueño dorado de los portugueses, relativo á la América del Sur. Nos referimos á la posesien esclusiva del Plata, que anularía por completo el poderío colonial de España en aquellas rediones.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

No se perdonó medio alguno para estender las líneas de fertificacion, y aumentar el territorio de la colonia, mucho más de lo que los tratades prescribian, y la historia de este tiempo se reduce por completo á las poqueñas escaramusas entre los gobernadores de la banda eriental y de la provincia de Rio Grande.

Estos acontecimientos daban á cenocer de una manera asáz elocuente, que ningun tratade entre ambad Potencias podria ser duradero, ni ofrecer sólidas garantías para la pas y amistad mútuas. Los arreglos anteriores, tan bochornosos para España, podian sele considerarse como una forsada tregua, que haria estallar tan pronto como las circunstancias presentasen la debida oportunidad, la recíproca enemistad que, si estaba encubierta, no por eso existia con menos vigor.

Incomodaba sobremanera à las posesiones españolas el activo contrabande que [desde la colonia del Sacramento se hacia con Buenos-Aircs y con el interior del país, y era al propie tiempo un padron de ignominia contra su poder, el estandarte portugués que flotaba en la orilla isquierda del Plata. Y esta exacerbacion se aumentaba más y más con los trabajos de los portugueses que intentaban estender los límites de sus posesiones. Sin embargo, hasta entences no se habian roto las hostilidades de un modo claro y manifiesto, cuande Pembal trató de desalojar á los españoles de la orilla izquierda del Plata, preparándose abiertamente á invadir la banda oriental con fuerzas considerables.

Con el objeto de no despertar las sospechas del Gabinete español, aumentó insensiblemente las fuerzas portuguesas de mar y tierra en el Nuevo-Mundo, y sin declaracion de guerra ordenó la invasion á nueve regimientos acompañados de un formidable tren de artillería.

La escuadra portuguesa que conducia estas fuerzas, zarpó de Rio Grande y se apoderó de los fuertes de Santa Tecla, Santa Teresa y Montevideo, derrotando demás una division enviada por el gobernador de Buenos-Aires, con pérdida de 500 hombres.

Por grande que fue el sigilo y la prudencia que presidieren á los aprestos de Pertugal, no se ocultaron por completo á la vigilancia de la corte de España, que se

preparó á rechazar la fuerza con la fuerza. En su consecuencia, enviáronse tropas á la frontera de Portugal y se pidieron los auxilios que la Francia nos debia, en virtud del pacto de familia, mientras que Portugal, por su parte, recurriendo á la Inglaterra, generalizaba la lucha.

En tanto que las Potencias aliadas discutian este asunto, en el mes de neviembre de 1776, zarpó del puerto de Cádiz una escuadra; compuesta de doce buques, á las órdenes del marqués de Tilly, que conducia nueve mil hombres de desembarco, encomendados á la inteligencia de don Pedro Ceballos, gobernador que había sido de Buenos-Aires.

Estos belicosos aprestos se dirijieron á los establecimientos portugueses del Brasil, y especialmente á la isla de Santa Catalina, de suma importancia por su proximidad á. Rio-Janeiro, y por ser el centro de una considerable pesquería.

La isla, no obstante, se encontraba en buen estado de defensa, tanto por lo escarpado de las costas, en general de difícil acceso, como por la fortificacion de Santa Cruz, que defendia el único puerto. En cuanto á lo interior, algunes pequeños fuertes, y lo áspero y cortado del terreno, la ponian á cubierto de un golpe de mano atrevido.

El número de tropas que la guarnecia, elevábase á la cifra de cuatro mil hombres, que estaban en relacion con la costa, por medio de doce buques de guerra. Todo hacía, pues, presagiar una viva resistencia; sin embargo, nada de esto sucedió. La escuadra abandonó precipitadamente la isla al aparecer la primera fragata española, encargada de reconocer la costa. El fuerte de Santa Cruz, que defendia el puerto, fué tomado por los españoles casi sin resistencia, y el jefe de las tropas portuguesas que guarnecian la isla, se vió en el interior sin recurso alguno, en la necesidad de capitular.

Todas las tropas portuguesas, que consistian en cuatro batallones, cerca de doscientos artilleros y un batallon de milicias, se rindieron prisioneros de guerra; pues las malas disposiciones de su comandante y gobernador de la isla, don Antonio de Mendoza, no les dejaban otra alternativa.

Conseguido este primer triunfo con estrema facilidad,

se dejó para su custodia el número suficiente de tropas, y la escuadra, costeando el Brasil, penetró per el Rio de la Plata. Una vez en esta ribera, surjieron algunas diferencias entre el almirante de la escuadra y el general de las tropas de desembarque, que ocasionaron dilaciones sensibles; y que si se hubieran prolongado algun tiempo más, hubieran perjudicado notablemente al buen éxito de la empresa.

El Terminadas felizmente, desembarcaron las fuerzas españolas á las érdenes de don Pedro Ceballos que otra vez más las condujo á la victoria, apoderándose, con poca resistencia, de la colonia del Sacramento, objeto principal de tan largas desavenencias, y de todos los demás establecimientos portugueses situados en aquella parte del territorio español.

No parecia sin embargo la lucha terminada con esta campaña, y todos esperaban alguna séria manifestacion por parte del activo y emprendedor Pombal, cuando una série de acontecimientos, y principalmente la muerte de José I, aceleró la caida del ministro, é hizo cambiar de un modo radical la política de la córte de Lisboa.

A la muerte de José I, heredo la Corona de Portugal una infanta española, hija de la Reina Bárbara, la que por los lazos de parentesco que la unian à Cárlos III, así como tambien por los buenos oficios de este, y la actitud que tomo con respecto al Gobierno portugués, cuando se trató de arrancarle su renuncia á la Corona, estaba agradecida altamento al Monarca español.

Otra vez comenzaron las negociaciones; pero esta vez con mejores auspicios por parte de España, tanto por las razones indicadas, como por la flaqueza de la córte de Lisboa, á quien no polia prestar auxilio alguno el Gabinete de Saint James. A consecuencia de estos motivos, se ajustó y firmó en San Ildefonso en 1.º de octubre de 1777, un tratado de límites, por el conde de Floridablanca, ministro de Cárlos III, y el plenipotenciario portugués.

Los tres puntos principales, que habian sido orígen de tan largas desavenencias, arreglábanse definitivamente, por este tratado: referímonos á la cesion del Sacramento, á la frentera entre el Paraguay y el Brasil, y entre esta colonia y el Perú.; En cuanto á los limites entre el Paraguay y las poseaiones portuguesas, cedia España parte del territorio de la:
Laguna Grande y lago Meirin; y como compensacion de
la colonia del Sacramento, y la libre navegacion del Paraná, y Uruguay hasta el Perignazú, se les cedia à los
portugueses un vaste país en la cuenca del las Amazenas,
apenas; conocido. Como consecuencia del arregle,
quedaba España en la obligacion de devolver la isla de
Santa Catalina, al paso que Portugal renunciaba á todo
derecho á la posesion de las Filipinas, derechos que siempre
habia alegado, en virtud de la célebre bula de demarcacion de Alejandro VI.

Los límites, pues, entre el Brasil y el Rio de la Plata, se establecieron del modo siguiente:

El lago Meirin y las llanuras de arena que le separan del Atlantice, eran consideradas como néutras. Desde este sitio la frontera española seguia por el rio Chuy, desde su embocadura hasta el mar, y la ribera occidental del lago, mientras que la portuguesa seguia la ribera occidental desde el arreyo de la Barra, dejando en medio el mencionado lago, que debia ser considerado como néntro. Estas dos fronteras, hasta aquí distintas, confundianse hácia el N. del lago Meiria, en una sola línea de demarcacion, formada por el curso del rio Yaguaron, hasta la cima de la Cuchilla Grande, en que toma nacimiento el rio Negro, uno de los principales afluentes del Uruguay. Desde este punto la linea sigue el curso del rio Negro, y atravesando el valle del-Ibiasy, sigue per el Uruguay hasta el punto en que confluye en este rie el Pepiry, y remonta este pequeño arroyo hasta la confluencia del Parana y el Uruguay. Una vez aqui, la linea de demarcacion vá á reunirse al Paraná, siguiendo el arroyo de San Antonio y el Rio Grande. Despues el Paraná divide las dos fronteras, hasta que se une con el rio Icricheina, concluyendo por el célebre lago de los Xarieis. formado por les desbordamientos del Paraguay.

Como se vé por la simple inspeccion de los limites trazados y del exámen detenido del tratado, esta era la vez primera que durante tan largas y enojosas cuestiones, se contrataba de una manera, algun tanto ventajosa para España, que siempre habia llevado la peor parte en las Por este tratado, vemos á España en completa posesion de ambas orillas del Plata, sin otra obligacion que devolver la isla de Santa Catalina, con le cual se concluia radicalmente con el contrabando de aquella colonia, que tantos perjuicios habia causado al comercio de Buenos-Aires; y el rápido desarrollo que esta ciudad adquirió en poco tiempo, prueba las ventajas de este arreglo. Lástima que la ignorancia de los límites prescritos por el tratado, é la malicia que enterpecia su completa ejecucion, no la hubieran llevado pronto á su realizacion completa.

Floridablanca, que habia dirijido como ministro de Cárlos III estas negociaciones, las considera, no sin razon, como uno de los actos más importantes y útiles de su ministerio. En la representacion relativa á su administracion, dirijida al Rey, anota con satisfaccion particular las ventajas que resultaren á España de este convenio.

Trascribamos aquí lo que se refiere al tratado de la América meridional.

Despues de historiar rápidamente los hechos principales que habian precedido al tratado y los arreglos imperfectos anteriores, hace las siguientes observaciones:

«Por el tratado último de 1777, y por el definitivo que le subsiguió (1778), consiguió V. M. adquirir la colonia y retener el Ibiasy y pueblos cedidos del Paraguay, y estender los límites de sus dominios por aquella parte hasta la laguna Meiria desde el sitio de Castillos grandes à que se habia reducido por el tratado de 1750, adquiriendo de la parte del Marañon y del rio Negro, todos los territorios necesarios, y fijando reglas que asegurasen las pertenencias de la Coroña.

»Quisieron censurarse estas grandes é inesperadas ventajas de nuestres últimos tratados, por los que ignorando los verdaderos intereses de la Monarquía, solo aspiran á que se hagan adquisiciones, sean útiles ó dañosas. El no

aber retenido la villa del Rio Grande con su rio ó laguna de los Patos, y el haber devuelto la isla conquistada de Santa Catalina, fueron los reparos puestos al glorioso tratado de V. M., sin advertir que la tal villa no podia reteperse justamente por nosotres centra las restituciones pactadas en el tratado de París; que el mismo general don Pedro Ceballos, que la conquistó y retuvo, habia representado difusamente que no nos importaba ni convenia, por muchas razones pederosas que espuso; que la isla de Santa Catalina sin el continente inmediato del Brasil, era una carga de sumo gasto y cuidado y de ningun provecho, espuesta á las irrupciones y á su pérdida en la primera guerra; que las utilidades de la pesca de la ballena que alli se hace, pueden ser mayores en nuestras costas de Buenes-Aires y todo el mar del Norte hasta el Estrecho de Magallanes, donde hay mayor abundancia, cercania y propercion de que no nos aprovechames: v finalmente. que el estendernos en el Brasil como algunos querian por los autiguos derechos de la famosa línea de Alejandro VI, era un proyecto imposible de lograr y contrario á las concordias y tratados posteriores, y aun para deshacerles, habria sido preciso entregar á los pertugueses las islas Filipinas que por aquella línea tocaban á su demarcacion.

»No se limitó la utilidad de estos tratados á las adquisiciones y ventajas referidas. V. M. tuvo por ellos la cesion de las islas de Annobon y Fernando Póo, con la facultad de hacer el comercio de negros en la inmediata cesta de Africa.

»Quien sepa la necesidad que la España tiene de negros para las vastisimas colonias de ambas Américas, las infinitas sumas que hemos pagado para ello á portugueses, franceses é ingleses, y las que ahora pagamos á estos últimos, conocerá las utilidades que puede proporcionar aquella adquisicion y facultad.

»El buen ó mal uso que hasta ahora se haya hecho de las proporciones que en este punto nos procuró el tratado, no me pertenece por no habérseme encargado su ejecucion.

»Además de lo referido, obtuvimos por el mismo tratado que la córte de Pertugal nos ofreciese le garantía y seguridad del Perú y demás provincias de la América meridional, no solo contra los enemigos esternos, sino tambien contra las sublevaciones internas.

»Parece que se preveia la inminente guerra con los inleses que principió en 1779, pues queriendo en ella la corte de Londres formar: una lespedicion centra las provincias del Perú y Rio de la Plata, pudigron atajar este dano los fuertes oficios del ministro portugués, para no verse compremetide engirtud de la garantia. - »Considérense los funestos efectos que habria producido una copedicion inglesa en aquellas provincias, al tiempo que estaban muchas; de clias sublevadas, per el famoso rebelde Tupac-Amarú y por otres, sus partidarios y descontentos. La mano de Dios habia formado, por una proteccion especial de V. M. y de esta Monarquia, los articules del tratado con la córto de Lisbos, para precavernos de la pérdida de aquellos vastes dominios. "La buena correspondencia y amistad que se estableció por medio de los tratados con Portugal, nos propercioné en la citada guerra cen los ingleses, muchas utilidades? auxilios, siendo la primera de esta especia el que nuestros enémigos no han abusado de los puertos y costas del mismo Portugal para dañarnos, y el que nosotros be-

»El pabellon portugués, por otra parte, ha servido para tracrnos muchos tesoros de Indias sin riesgo, en que se comprenden los tres millones de pesos y más que dejó el navíe el Buen Censejo en la isla del Fayal, y que nos condujo uno de guerra y de línea portugués, enviado á propósito y con una fineza estraordinaria por aquella córte para evitar riesgos de corsarios.»

mos podide aprevecharnos de ellos para muchos objetos

importantes.

Los efectos justificaron que no se encerraba exageracion alguna en los párrafos precedentes del informe de Floridablanca, y que si todas sus partes hubiesen podido llevarse á debido efecto, hubiéranse todavía palpado y conseguido mayores ventajas.

No obstante las largas cuestiones y trabajos de deslinde, á que dió márgen la realizacion de este convenio, en que no siempre procedieron los comisarios portugueses de la mejor buena fé, segun se desprende de los informes que con este motivo dirijió al Rey Cárlos IV don Félix de Azara, miembro de la Junta de armamento y defensa de Indias, fueron en general los resultados favorables á las posesiones del Plata, especialmente á la ciudad de Buenos-Aires, que desde esta época adquirió

una importancia que hasta un tences no habia cienide. El comercio de Buenos-Aires, sobre todo, reporto ismensos beneficios de la abblición del contrabando a que das ba margen la pesesien de la colonia del Secramento per los portugueses, fanto que las esportaciones de estacpro-Vincia, que nunca habian escedido de dos máliones de dus ros, eleváronse despues del tratado a la respetable suma de 100 millones de reales, soumentando sur la cultura sator porcion las importaciones de la como en al la comaca. Esta importancia tambien que recibio la ciudad; la Micleron considerar come capital del vireinate de Buenes Aires, erijido en 1778, que comprendiz todo el gobierno del Plata y del Paraguay, y el territorio conocide hoy con los nombres de Boliviato alto Porti, tel al de comany Tratemos affora de los spessos ocurridos en esta período en el gobierno del Paraguay, que si bion de menor importancia, no merecen que los echemos en complete "Orvido (1900 20 ) De gramenta, "resultar dell'ariente sungle values may also been eleaved a stable some Posturiarie (m.)

where allower than the street of managed are decided. The control of the street of managed are decided as the control of the control of a control of a control of a control of a control of the street of the street of the street of the control of t

Los oracles and constructions of the construction of the construct

Nobbinities in parent propositions of a tend med mile, and a file to a first one of the parent of the parent of the constant of the parent of the constant of

Barres Aires. Enside interection pode in division de tes politeraes, deta in ép. 10 and extintivo establecimiente en textomparte de la ép. 20 and extintivo establecimiente diverto en algebrace do la .... a citato en el la factuera A. resuper en appearant productivo en estatos. Pr. et la Compenia antien entablecido en estatola de la cidad.

Establo del prancio de la superior d

ikaja la jurisitorien ide la Aradiencia de Charcas, y dependiente del virey de Lima, segun havia ideedide a isode Buenos-Aires. Cási del mismo tiempo de la division de los gobiernos, data la época del definitivo establecimiento de la Compañía de Jesús, que influyó de un modo más directo en el gobierno de la Asuacion que en el de Buenos-Aires, por su mayor próximidad, y por el colegio que los PP. de la Compañía habian establecido en estaeiudad.

Grande hemos visto que fué en un tiempo el influjo de la Compañía en estas comarcas, lo que produje varios disturbios, que más de una vez ensangrentaron el territorio del Paraguay, y ya dejamos anotado imás arriba, lo que las disposiciones del visitador Alfaro produjeron, pues achacándose la destitución de las encomiendas á las sugestiones de la Compañía, viése esta en el grave compromiso, por el descontento que en el vecimiento de esta población produjeron estas medidas, de abandonar la ciudad (1).

Estas disposiciones del visitador Alfaro, oidor de 12 Audiencia de Charcas, por beneficiosas que pudiesta ser para otros fines, lastimaban más, directamente les intereses de los habitantes del Paraguay que los del Ris de la Plata, pues en este país era casi insignificante el número de encomiendas. Por eso las diferencias entre la Compañía de Jesús y los paraguayos, fueron aquí más enconadas, y produjeron varias veces el abandono de la Asuncion por los jesuitas.

Los indios, por su pante, especialmente las tribus más belicosas que poblaban las riberas del Paragnay, Paras as y sus afluences, aproyechandose de estos disturbios, atsesban con frecuencia las encomiendas, llevando algunas veces su atrevimiento basta acometer mayores empresas, como era presentarse en ademan heatil delante de algunas ciudades de importancia. Estas invasiones eran reghazadas por el valor de las tropas españolas y de los pobladores de estos esta bjectimientes, porq no sin que costas estas estas porceimiento de estas posesiones.

Per su parte los gobernadores de la Asuncion, chosa-

<sup>7.</sup> Negoviell' de sionivoy al robeteres es el ed élou?

-ob (4) , Lossad, historia dis dal Comphile de Jesis én impenio estate de la complete della complete de la complete de la complete della complete

ban en el ejercicio de sus funciones con la Compania de Jesus, que afectaba cierto aire de independencia, moltal tando, sebremanera el orgullo de los funcionarios civiles. No satisfecha la Compania cem esta fudependencia de hecho, no perdono sacrificio alguno; multiplico sus gestiones, valiendose de todo su influje en la corta de Madrid, hasta conseguir la descada emancipación del poder de los gobernadores en sus misiones. Con esto se habian erijido dos distintos poderes en la misma provincia, pederes que no podian menos de chucar entre si violentamento, tan promo como faltase a alguno de ellos el acierto, tino y prudencia que eran de descar.

Empreudio las investigaciones de los héchos hasta que fue nombrado gobernador de la Asuncion por el virey del Perú, Morcillo, en un despacho espedido en Lima el 24 de abril de 172 h No obstante, en vez de terminar estes disturbios, se acrecieron sobremanera en este tiempo, y en ellos tuvo no poca parte el virey de Lima, por su irreflexiva conducta y disposiciones poco prudentes, que solo logratos exacerbar más y más los ánimos y prolongar indefinidamente estas sensibles disensiones.

Va por este tiempo el Gobierno español había echado una mirada a estos graves acontecimientos, que amenazaban la futura seguridad de una de sus mejores provincias de la América meridional, noinbrando para arreglarlos a dos Brune Maúricio de Zavala, gobernador del Rio de la Plata, y que tantas muestras había dado de cordura y prudencia en los altos cargos que desempeño, así como tambien de su pericia y valor en las victorias, consegui-

<sup>(1)</sup> Nótese el gran poder de la Real Audiencia de Charcas desde el principio de su instalacion, pues á ella recurrieron Irala, Caray, en sus contiendas cen el fundador de Cérde ba.

y la Adelantado Ortiz de Zárate, para recibin la confirmación del mando que en la Asuncion ejercia, y otros heches que pudieramos eitar.

das contra las ermas lusitanas en la orilla isquierda del : Uruguay.

Espliquemos al origen de cetos describenes que obliga-

Los jesuitas no se avinieron son la conducta del cidor de de la Audiencia de Charcas, é hicieron aonocer al virev del Perú quidescentanto, y la satisfascion con que verismi. su destitucion: Morcillo, descando acceder á los descos de 👵 la Componia y favorecer al mismo tiempe a den Baltanar. García Ros, destituyó al citado Antequera sin stener con se cuenta los servicies prestados y la satisfaccion con que habia sido acojido por todos sue gobernados, encarganas do a Rosel Rebierne del Baraguay, Esta destitucion vio lenta, disgusté profundamente à todos, y mucho más aun. el modo con que pretendió llevarse á cabo, que heris en lo más vivo la dignidad de Antequera destituido por la o fuerzą de lagarmas, w po do una manera dignatijuste w en armonia con ol pueste que ocupaba y con el elevado carácter de que estaba investido, como miembro de la Andiencia de las Charess y protector de las Indias, protector de las Indias, protector de las Indias,

Nou referimos à les aprestes militares de que se rodeo il don Baltasar Garcia, Bos para tomar possesion de su gentibierne, medies que escudian gravemente la reputacion de la Antequera.

Presentése Ros à tomar posesion de su gobierno, seguinos de de un giéroito de 6.900 indica Guarania, sacados de das misiones jesuíticas (1), à cuya aparicion se indignaram vivamente todos los habitantes del Paragnay, y resolvido ron atacar al gebernador que se les imponia per la fuer za, con la misma fuerza.

Conformo, con, esta daterminacion, esticron les de la ciudad: de la Asuncion à las ordenes de Antequerat y mabre partidos se apportraren en las margenes del Zebis. Inadi. Trabése la pelea, que fué renida en aumo grado: pero despues de varias alternativas, quedó el campo por les de la Asuncion, viéndose Ros en la necesidad de huir

<sup>(1)</sup> Les que quieren litura de toda inculpacion de participacion en estos sensibles distambles á les jesuitas, no estomos como podrán deplicar esto hecho de una manera satisfactoria, mucho más, si tenemos en quenta el absoluto dominto que los PP. tentan sobre los undos, y el influjo moral que en su ánimo ejercian.

demine de daballo; para no cher en manos de sus enemiges, que se gue era al enconosy minosidad de, que se hallaban posé des, inda dableménte de hubieran dado muerte.

2244 litegar ésta noticia al Rerú, con la rapidez con que acostumbran propagares las malas nuevas; conoció el timey los males que amenazaban al gobierno de la Asuny cien, si estos disturbies no se apacignaban prontamente

pai el espírita de division cundia por sus habitantes.

Ratos temores, y cel consur acase que habia procedido.

Can sate! asunto! con sebrada ligeresa;: dejándese influir, quizá por no muy busnos constjos; le determinaren á por distauxilio á idon. Bruno Mauricio de Zavala, regándole interpuisisse sus buenos oficios para apaciguar la rebelical que amenazabatoines grandes proporciones. Y tanta más:

con de temer estos cuanto que los comuneros, nombre que sadabata los que it sientos partido pentencian, á demajanta del los partidarios del matogrado don Juan de Padilla, amenazaban apodera me del motin y dirijirle para sus propies y particulares finos.

Preveiase, pues, somo cási segaro, que si la rebelion na escortaba de un medo rádical desde los primeres momentos, quizas prevocaria: una larga guerra civil, que dando aliento y esperanza: a les indios; pondria a la previacia del Paraguay a dos dedos de su ruisa.

Estas consideraciones determinaron a Zavala a obtan con la energía y prudencia propias de au carácter, y pro- sentándose en la Asunciam, intimidando a los unos, ganamdo a los otros con su tacto y política, logró apaciguan les animos de los revolecces y hacer volves los asuntes del. Paraguay a su estado pacifico y nesmal.

El virey Morcillo, tan pronto como estuvo estendo del giro; favorable que habian temado: les neontecimientos; membro para gobernador del gobierno del Paraguay é don Martin Berna; que fué bastanto bira recibido, el atendomos el la eforvescencia pasada.

No obstante, nuevos adontecimientos vinteros a complio edumás y más el estado de la Asencion, y a cetendar y propagar la marquis ou el Paragray. Referèncedes a membramiento que, para sustituir a Barna, hizo el marquis de Castelfuerto, viroy del Perú, que habia reempla-sado a Moreillo.

Este nombramiento fue tambien recibido por los comumeros, escitados per las anteriores revueltas, y por su reciente victoria de Zebianari, como el de don Baltasar García Ros, disponiendosestodos a tratarla de igual suerte, si se disponia a emplear la fuerza. Pero la prudente retirada de Zuluéta, que era el nuevo agraciadocen el gobierno del Paraguay, debida sin duda al aparato belicoso con que se le esperaba; y su desco de no dar pie con la resistencia, a que se consumasen nuevos escosos, no dio márgen a que se verificasen jornadas sangrientas como las que habiastenido lugar en las orillas del Zebianari.

Exasperó esta resistencia á las órdenes superiores sobremanera al nuevo virey, marqués de Castelfuerte, hembre escesivamente celoso de su autoridad, é incapaz de sufrir el menor insulto que en lo más mínimo la menoscabase. No viendo en esto repulsa los motivos que impulsaban á los vecinos de la Asuncion, sino un atentado á las altas funciones que desempeñaba, á la autoridad real y demás prerogativas, espidió severísimas órdenes, que tuvieron por resultade la muerte de Antequera, cuatro religiosos que aparecieron complicados en estos disturbios, y un negro. Los comuneres contestaron á estas ejecuciones con terribles represalias, y asesinaron al segundo gobernador que envió Castelfuerte á la Asuncion, llamado-Rutiova, á pesar de haber sido admitido por el cabildo de la ciudad (1733).

La guerra, pues, entre el pueble y la autoridad estabadeclarada, y eran de temer todos los esceses que son consiguientes en semejantes circunstancias. Los comuneros declaráronse independientes del virey del Perú; nombrarón ellos mismos sus autoridades, que eran depuestas con la misma facilidad cón que habian sido investidas con el mando. De esta suerte nombraron sus gobernantes, á les que daban el título de generales ó justicias mayores, y tedo el primer tercio del siglo XVIII continuó el Paragúay en esta lamentable anarquía.

Los limites que nos hemos impuesto no nos permiten descender à pormenores, ni mucho menos, apuntar todos los jetes que en aquel tiempo ocuparon el gobierno del Paraguay, pues hariamos interminable esta narracion; pero no pedemos pasar en silencio la elección ferzada del obispo de Buenot-Aires, para este cargo, con ocasión de haberse presentado en la Asunción a consagrarse, en aquella catedral metropolitana.

Creemos que el mejor modo de dar á conocer estes setraños acontecimientos, será insertar aquí integro el relato que de ellos hace el Padre Bautista, de la Compañía de Jesus. Hé aquí cómo se espresa el citado Padre:

reEste varon grande (el obispo en cuestion den Juan de Arregui), luego que le llegaron las bulas y cédulas. de ebispo de Buenes-Aires, pasó á consagrarse á la catedral del Paraguay. Ya concluida esta funcion, y aprestándose para volver á su iglesia, acaeció el levantamiento; y muerte del señor gobernador Ruilova. A vista de este hecho, y otros que trae la insolencia de una República. alterada, precuró atajar tedo lo posible estos escesos, yéndose á un pais que llaman Guayaibiti, dende sucedióla muerte por estar su ilustrísima en un pueblo inmediato, que pertenece à nuestra religion, nombrado El Ista, en donde se estaba aviando, ya despedido de la ciudad. Aqui estorbó todo lo posible que quitasen la vida á un don Antonio Arellano, cubriéndole con su manto, y á todos aquellos que llamaban contrebandistas, que eran los que no seguian la parte del comun. Aquietados ya algunos, supo su ilustrísima como iban á entrar á la ciudad para pasar á cuchillo á todos los contrabandistas que en ella encontrasen; y compadecido é instado por algunos piadesos, volvió de dicho pueblo, que dista doce leguas, y encontrando al comun en un vallecito, donde está fundada la. coleccion nuestra que llaman Buricao, se fué á dicho convento, cu donde los exhortó á que mirasen lo que hacian, y que nunca se justificaba su causa con tomarse ellos la justicia, si alguna tenian, matando y robando, etc.

«Aquietaronse por entonces y lo dejaron tranquilo en este retiro de la Recoleta. Pero una tarde, de improviso, fueron a decirle que solo de una manera se sosegarian, y era tomando el el baston de gobernador. Entróse el santo obispo á la pobre iglesia que entonces teníamos, y ni con suplicas y exhortaciones que les hizo, pudo persuadirles que desistiesen, clamando todos á un tiempo, que la voz del pueblo era la de Dios. Viendo este empeño, se retiró su ilustrísima á nuestro convento grande, por ver si alli

le dejaban, eccando de un intento tam estrañoj parqui sale porque, como dicen activetes lo sacaren de la iglasia. Aca aquel convento, y le entregiren el mando y el banton, ques turo por bien admitir, por evitar mayores daños ó inconvenientes, epme emelecto así sucedió, por el munho, autorita que todos le teniam

aGobernó su flustrisma desde el dicho mes descilembrel de 1733 hasta que pado conseguir de ellos su rottrada al su amada iglesia de Buenos-Aires, dejando en su kogad al don Cristóbal Dominguez, que había sido est paduno des consagracion, y hombre de toda satisfações, que imanstatvo a conseguir de el su satisfações, que imanstativo a codos en sujecion y obsidencia; hasta que pusto orden del virey, al mandato suyo volvio seguindas voz alvestor don Brano Matricio de Zavala, a aquietur y soco de garila tiera. Entro a esta comision el año debegos 1738, a y hechas alguna justicias, se retiró a un presidencia da Omite.

Otra vez, segun indica el P. Bautista en en obra tatalla lada Serie de los gobernadores del Paraguay, tavo que filtervenir Zavala en estos disturbios, y a su actividad enera gica y prudentes disposiciones, se debito la tranquilidad de los ánimos. Era, por lo tanto, de urjente necesidad, el nombrar para la gebernacion de aquel país, un hombres que se encontrase dotado de las cualidades necesarias para poner coto á tamaños desórdenes, que se multiplicado ban y renacian sin cesar.

Atendiendo, pues, a esta necesidad, nombro la corte de España a don Rafael de la Moneda, hombre energico é inteligente, y que supo con su conducta continuar la obra de Zavala, no sin adquirirse la fama y renombre de cruel y sanguinario. Respetamos mucho à la tradicion, una de las principales fuentes de la historia, que si bien suele exagerar algun tanto los hechos, tiene siempre un gran fondo de verdad. Esto nos hace no seguir en un tedo al jungar la conducta de don Rafael de la Moneda, las ideas del P. Bautista, que hace de ét un grande clogio, que per su misma pomposidad, hace creer envuelve un gran fondo de adulacion.

No obstante, supo apaciguar los ánimos con las energicas, medidas que tomo, concluyendo con los restos de rebeligningua don Brupo, Zavela no habia hecho imasi una ci ahogar, aiu, eatir par por completo, on concordant no social

Los comuneros, sin embargo, no se diston por complete tangute rencidos, y ayudados por algunos frailes, tramas ron una sonspiracion, que tenia por objete libraras por la musite delenuevo gobernador, y hubieran llevado à cabe su intento, ai mas de los conjurados no hubiese heche traision à aus mismos complices, delatando la prevectada tramas. Ila manera y ocasion en que habia de reali-

Pon Rafael de la Moneda, que ya habia dado pruchas de la energia de su carácter, demostro otra vez más amandestreza y sagacidad, apoderándese de los principales metores de la tramada, canjuracion, y aplicándoles todo el rigor de la ley. Fucron, pues, fusitados, de pues de formasjon de causa; les más comprometidos, y esta acto de se veridad impues, á todos los domás, logrando de esta anerte la pacificación completa de su gobieran.

Entences dedicies à provent tode lo recontro para la mejor administracion de justicia y las demás exijencias de gobierno, tode le cual per las revueltas pasadas, yacia en el más lamentable abandone. Para llevar à cabe estas medidas, emprendió una visita general à todas las provincias (de. en gobierno, con el objete de desterrar los abusos, que un pedian manos de haberas introducido, atendidas las anteriores circunstancias que había atravesado el Paraguay.

Esta escursion, emprendida en medio del verano por un territorio situado en su mayor parte bajo el trópico, le costó la sensible pérdida de la vista, lo que demuestra que si puede achacársele con justicia la escesiva dureza empleada en el mando, tampoco podrá afirmarse, si hemos de ser imparciales y verídicos, que le faltaba celo é inteligencia para conducir á buen fin el gobierno que se le habia encomendade.

Los acontecimientos que dejamos relatados, nos presentan la verdadera fisonomía del Paraguay en esta época, haciéndonos comprender lo mucho que se atrasarian les trabajos de colonizacion en un país tan trabajado por tan repetidos disturbios é intestinas divisiones. Los indigenas, algunas de cuyas tríbus no habian podido ser sojuzgadas, aunque vencidas varias veces; no se descuida ban en aprovecharse de está circunstancia para prosecui quir en sus sistemáticas correctas:

Al mismo tiemps acojian en su seno todos los españeles que se veian en la necesidad de buscar un auxilio en sus tolderías, que les pusiese à cubierto de la severidad de la ley, y bien pronto se convertian en acérrimos enemigos de la poblacion civilizada, à la que miraban con toda la prevención del que ha sido arrofado. El mejer amigo se convierte con más facilidad en el más opuesto y encarnizado adversario, y los indios, que comprendian instintivamente esta verdad, acójian a los profugos, y muchas veces les confiaban el mando de las espediciones contra los establecimientos españoles.

Esto multiplicaba la resistencia, y hacía comprender que solo cesaria con la población completa del país, y la « estension sucesiva de los establecimientos europeos. Todavía hoy no ha podido realizarse este, y aun vagan por aquellas praderas algunos restos de las tribus indigenas.

Hemos llegado a la época del establecimiento del vireinato de Buenos-Aires, medida que exijia la disposicion del terreno y la mejor administracion de aquellas dilatar 2 das previncias.

Comencemos, pues, el tercero y último período de la historia de la dominacien española en el Rio de la Plata.

the great of the beautiful and

1977 Burn Barrell Brown Land Compared Commencer St.

(a) In the control of the control

Land the second of the second of the contract of

Box of the property of the second of the sec

Standard - retail

Librit as oranian repeated and as elegistic policies on a strain of superalization of a superalization of the substance of the consideration of the

Estension del virginato de Buenos-Aires. Resultados del tratado de limites. Juicio de Azara, Conducta de los portúgueses. Contrabando. Terreno nentro. Conducta de los viray de los virayes. Frecuente olvido de las layes.

obmin de les en elimications le roles de ricele en el el en Al vircinato de Buenes Aires, puede decirse que se el el aligné por el Gobierno españel toda la cuenca formada por sel Riq de la Plata y sus numeros en considerables afluentes, entre les cuales figuran en primera linea el Parana, el el Paraguay y el Trugulay. La limitacion que se le impuso el Paraguay y a la designamenta tratar de la cuestion de y fimites el Brasil y la Plata; al Este y Sur, tenia por linderos la immensidad del Océano, y al Oceanos espa-

10 raido diel Pui di por la cordible in del lés Andes, frontera que en la maturaleza hábis el en adolentre ambes goltiernes. o fico o mel De estelamenso infremato esse ham formado en muestros en dissi cuntro Estado dindependiéntes: Bolivia; els Paraguay, cola Ganda Oriental (polica Contederación Argentina; al la metal pertences la Patagonia; pials en douide mo charpodido el toda via estendario da civilización en repeación de metal.

in Esta división poditica esta bascalon das en ela misma division diditadas per des destarales especialmentes per estados requestradas destadas estados requestados basedes destados requestradas destados el estados de Monese y Chiequitos, el Tucuman, el Paragras y Plas Misiones peculidas e Mentevideo y Buchos Atres esquê eran las provincias principales en que este vasto vireinato se dividia.

En cada una de ellas residia un gobernador que atendia á las necesidades de la administracion y del gobierno bajo la inmedia a rependante del pirsy de Buenos-Aires, habiendo gobernadores subalternes para las secciones diversas en que estas provincias se subdividian. La ereccion del nuevo vireinato, exista también algunas modificaciones en la parte judicial, para mayor comodidad en la espedicion de los asuntes jurídices, por camo metimo se casá el Audioneia de Buenes Aires, que ausedió à la de Chartias en el despacho de los negocios relativos á algunas provincias del vireinato, con especialidad las que se encontraban situadas al Oriente.

Estas nuevas disposiciones, que la prosperidad y desarrollo comercial que siguió a la posesión definitiva del Sacramento y al tratado de limites de Floridablasca exijian, dicromazyor importancia e estos patent, y mayor posibilidad de que el Gobierno pudiese estender su accion hasta ellos.

Bien se hacia menester el establecimiento del vircinato de Buenos-kirris, puen áspetar de hos triatudos; los ipartu
"gudaen moldejaban alescatudosnos poro la divinda queigidal,

"tado entato se la permitia la adebididada del leistaptades,

[6] hasta el punto que en 1798, as arigible Cobierno español pen 

esta abligación de cetablaten bus algentes la vargades el la 

obligación de cetablaten des algentes la vargades el la 

obligación de cetablaten des algentes la vargades de 

obligación de cetablaten des algentes la 

colonidad de 

colonidad de la 

colonidad

e paleothed frail also latert is mildie els koides litten mak one erranges arangement per entre en entre entre en entre entre

-para intregdar los límites,: juzga ide esta mente elicitado-convenio en una luminosa Memoria, tanto por los conceimientos generales del citado escritor, cuanto por los prácticos que de aquel territorio poseia y que son de suma disportancia para el bism conocimiento de cestas exectiomes, que no liegaren a una completa solucion, y que no liegaren a una completa solucion, y que formes y son todavía frecuente origen de contienda entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasik.

«Se prepues España en este tratado, el esterminio de les contrabandes y de las discordiss y desavenencias enstre las des soberanias, one no han estado desde que se -descubilo la América. Para conseguirlo, prescribió que oraquellas partes donde la linea no fuese por rios, ise -dejase una faja de terreno neutro, que estando despeblaodo, imposibilitase, é à lo menos dificultare mucho ekcon-Prabande, y la comunicación y trato de los españoles son -Now portugueses. Can in inconso lo and action and action content b In a Divisto procedio ain exber, que de nada airva enakino-- Tica una separación de diszent aun de cien leguas paraci -Shiste de evitar contrabandos y decentar is comunicacion rde los vasallos; siendo esta verdad tam difféil de persus--dir alles que no han estado por alla, como eridante áclas que han viatado por aquel país, y visto la prohimary - Thoilidad con que se caminan centenares de leguas. E Timpoco sa advirtió que al terreso mentral, sobre cota--plicary difficultar is demarcacion con duplicada frontega oy trabajo; habia de servir principalmente para a brigad a t lus facineroses, ladrones y contrabandistas; porque camo estos han sido siempre eficas: y poderesamente puntifidos por los jefes portugueses, estos harian infaliblemente diae Eno se pillave a ninguno, dandoles aviso; purque elutrasado s prehibe que nosetros dos persigamos en el terreno neutido, -Migravise of convenie conditional tridge jefes phring assessmen of wild as linenterno serreflexioner que nos ha bienites los. Abiltanos respetado en tres siglos continuos stos terrenessante edian constaba serrar estros quer lair traitad es imas selectines, solicios se dia bian de detener en perecioannes de do métable, orprede de la caractere moi y la caractere ma su la caractere de la caractere - to pensarom syltani Encelecto; muy poor despuesidedm. "bende keebe ha demigresolon en tre Santas Teels y Modte

das contra las ermas lusitanas en las orilla isquierda del d Uruguay, ante de manda del de contra de contra esta en la contra en

Urnguay, and the property of the control of the con

Les jesuitas no se avinieron son la conducta del oidor !! de la Audiencia de Charcas, jé hicieron gonocer al vivey it del Pera andescentanto, y la satisfaccion con que verisme l su destitucion Mescillo, descando accellar á los descos de la Compania y favorecer al mismostiempe a den Baltanar de Gargia Ross destiture al citado Antequera cein atenar cen a cuenta dos servicios prestados y la satisfaccion con que habia sido acolido por todos sue gobernados encargan e e do a Rosel rebierne del Paraguay. Este destitucion vios lenta, disgusté profundamente à todes, y muche más aun. el modo con que pretendió llevarse a cabo, que heria en lo más vivo la dignidad de Antequera, destituido por la o fuerzą de lagarmas, w no do una manora dignatijusta m en armonia con ol pueste que acupaba, y con el elevado cara racter de que estaba investido, como miembro de la Andiencia de las Chareas y protector de las Indias.

Not referimes à les sprestes militares de que se rodeo i don Baltasar García; Bos para tomar posssion de su gente bierne, medies que esendian gravemente la reputacion de ar Antequera.

Presentése Ros à tomar posesion de su gobierno, seguinos de de un giórcito, de 6,000 indica Guarania, sacados de las misiones jesuíticas (1), à cuya aparicion so indignaras vivamente todos los habitantes del Paragnay, y resolvido ron atacar al gobernador que se les imponia por la fuerza, con la misma fuerza.

Contermo, con, esta, daterminacion, salignon, les deda; ciudad: de la Anuncien à las ordenes de Antequera; por ambos partidos se ancontrarga en las márgenes del Zehis. In nati. Trabése la pelea, que, fué regida, en aumo grados, pero despues de varias alternativas, quedó el campo por les de la Asuncion, viéndose Ros en la necesidad de huir

2 4 3

<sup>(1)</sup> Les que quieren litrare de toda inoulpacion de participacion en estes sensibles distarbios à los jesuitas, no estemos como podrán deplicar este hecho de una manera satisfactoria; mucho mis, si tenemes en auenta el absoluto dominto que los PP. tentan sobre los undios, y el inflajo moral que en su animo ejercian.

sum de daballo, para no cher en manos de sus enemiges, que se gue era el encono y mimosidad de, que se hallaban posti des, indádablementede hubieran dado mueste.

Al liegar esta noticiar al Perú, con la rapides con que acostumbran propagarse las malas nuevas; conoció el vicey los males que amenazaban al godierno de la Asuny cion, si estos disturbios no ses apacignatian prontamente pai el espírita de division cundia por sus habitantes.

Rutos temores, y el conser acase que habia procedido em site! asunto! con sebrada ligereza,: dejándese infinir quizá por no muy busnos educijos; le determinaren a pe distauxilio de idon Bruno Mauricio de Zavala, regándole interpuisiese sus luenos oficios para apaciguar la rebelios que amenazaba toman grandes proportiones. Y tanto mási con de temer esto; cuanto que los comuneros, nombre que sadaba á los que a ciertos partido pentencian, á sema-janta ide les partida rios del malogrado dos Juan de Padi-lla, amenazaban apodera use del motin y dirijinte para sua propies y particulares fines.

Preveiase, pues, como casi segaro, que si la rebelion no escortaba de un modo radical desde los primeres momentos, quizas prevocaria una larga guerra civil, que dando aliento y esperanza a les indios, pondria a la previacia del Paraguay a dos dedes de su ruisa.

Estas consideraciones determinaron a Zavala a obtancen la energía y prudencia propias de au carácter, y prosentandose en la Asunciam intimidando a los unos, ganando á los otros con su tacto y política, logró apacignanlos animos de los revolesces y hacer volver los asuntes del. Paraguay a su estado pacifico y nosmal.

El virey Morcillo, tan pronto como estuvo enterado del giro, favorable que habian temado les neontecimientos, membro para gobernador del gobierno del Paraguay de don Martin Bernsi, que fué bastanto bira recibido, el alendemos de la efervescencia pasada.

No obstante, nuevos adoptedinitatos vinteron a complio edu más y más el cetado de la Asencion, y á cetendar y propagar la marquia ou el Paragray. Referenciamos manembramiento que, para sustituir á Barna, hizo el marquis de Castelfuerte, viroy del Perú, que habia reomplas ando a Mercillo.

Grande, excentre vo todo lo neutral poblado de portugueses pecce meses despues encontré lo mismo que la prime--22 Vor. v. atin ha bian panado, mán adelante. ron Estas reflexiones se dirijen unicamente a hacer vor que todo lo neutral es pura pérdida para nosotros, y un -semiliero de disputas, de quejas y desórdenes que nunca racabaran. Por consiguiente, en lo que falta por demaycar, y principalmente en el tratado definitivo de limites, deberemos hacer lo posible para que no haya terreno méntro, o para reducir sa anchura á lo menos posible. -n »Aun debe hacerse otra reflexion sobre el objeto del terrene neutro, que es dificultar la comunicacion de los vasallos para esterminar así los contrabandos. Pero tambien debe reflexionarse que el comercio ilícito se hace -más francamente por despoblado, que donde hay po--blacion; y sobre todo, si el despoblado es tal que nadie pueda entrar en él, de ouya calidad es el néutro. Tambien debe tenerse presente, que el contrabando es un mal inexi--table; pero que no en todas partes nos las tan perjudicial como le imaginamos. Es positivo que les portugueses instroducen mucho tabaco negro o torcido, y algunes géne--ros de la India dende su Rio Grande de San Pedro, en navestras, campiñas de Montovideo y en las misiones Guagranis. Pero clo ces sigualmente que les introducios del mismo mode casi el doble valor en ponchos, jergas, caba--dies y ganado vacane; porque aquellas, gentes, nuestras gastan muy pocos géneros de la ládia en sus casas, aislaà das de los campos. Aun mayor utilidad nos dejarin el coomercio lícita ó llicito ni verificado el tratado entablasemos elà comunicacion del Paraguay con nuestras provincias de o Chiquitos, Mexor y Santa Oruz, and gertron and selling Sigue despues Aztra, presentande y discutiondo todas algerification and artificial and serification and serification realizacion del tratado, dándoles la solucion más acepta--ible, atendidas das circurstancias del cpais y al estado de etlas colonias españolasion a hofair cont au al absent como Heines creido de interés: trascribir aqui estos párrafos odbitan intéresante Memoria, perque son la mejor critica orque prede hacerse del tratado en lo que se reflere á la posteibu del Bio de la Plata; mucho mas, cuanto que escuiorbiendo Azara achaes del pasador siglos y elespass de laistance and it and it and a compraison to the land of the land of

Vemos por esto, que durante el priscinato de Buenes-Afres, no habian podido cortarse de rais tan enofosas cues tiones con los portugueses, y que estos seguian estendiendose sia cesar en el interior; aprevechandose del terrene deutro que timbas fronteras incluián incluian el en passeguen " Lia historia interior de este periodo, la ocupan todaritas disposiciones comerciales, que la necesidad inticho tienpo hacía aconsejaba, y la conducta de los virtoyes, que en general, mas que de la prosperidad del país, ecupabanse de la realizacion de sus particulares fines. Y no pedia ser de ofra manera, en un pais tan ulciado de la madre pas tida, tan poce conocide de los gobernantes españoles, y est general tan desdeñado por la escasez de metales precion sos; Los demás rames de riqueza del país, y el desarrollo material grantal, eran con freenencia desatandidos p abandonules, encentrandose estos pueblos sujetos en flempes pormales à un régimen despétice; pere surrest blando, signido no obstante castigados con todo el rigob de las leves militares, tan pronto como se notabandos primeios estatomás de libertad élindependencia la sala de sala Ocado los robernadores subalternos hasta el virevo tos dor; con houresus esceptiones, tenian presente tan sole sus

photosofrance sullevance de lo por complete da testir y pacient de la troncomical de la propertie de la reprincipa de la repr

han de cultivar tierras incultas, y á pesar del corto rendimiente que de estas ventas de suertes de tierra se sacaba para el Real Erario, el comprador tenia que aprontes enormes cantidades, que en distribuian todas aquellas autoridades y funcionarios públicos que en ellas habian intervanido.

Motivos tendremas de insistir más en esto, cuando pos ocupemes de la agricultura del Rio de la Plata al fisiar el sigle XVIII, por cuya razos nes limitamos aquí á hacer estas indicaciones, necesarias para dar á conocer la indela de aquelles gobiernos.

La historia esterior del país, está teda reasumida en nuestras luchas con los ingleses, consecuencia del pacta de familia y del inconsiderado apoye prestado por Carles III à la causa de la emancipación de los Estado del Norte de América.

Es cierto que este apoyo, al que dariamos nuestra pobre, pero sincera aprobacion, si en él hubiera presidido, la gran idea de fundar la nacionalidad de un pueblo y asegurar su libertad, en vez del mezquino espíritu de dañar el sistema colonial de Inglaterra, fué en gran menara dañoso á nuestras colonias, pues además de mucionar un ejemplo pernicioso á la conservacion de aquellos paises, nes granjesba ilos ódios) de una gran Potencia que tarde ó temprano había de devolverace con usura la denda contraida.

Pero no adelantemos los acentecimientos: la conduter ta observada por el Gabinete sepañol durante la guerra de la independencia de las colonias, inglesas, motivo las repetidas espadiciones de les ingleses, no sola á nuestras costas del Sur de América, sine tambien á algunas islas del Atlántico, que el Gobierno español habia desdeñada, y que solo le pertenezian en virtud de la famosa bula de demageacion de Alejandro VI.

Nos referimos al Archiptólago de las Maluinas que originó tambien; algunes diferencias entre els Gablacte de San James y la górte de España. El liceba culminante de este periodo, son las luchas con linguaturas, provocadas por el ataque de Buénos-Aires, que dieres al concent la laricicidad de actó pueble; y la concentiande sa propio váldes especia a confirma actor minus o a milica en ele no la filles especias aculminas especias propio váldes especias aculminas especias propio váldes especias aculminas especias propio váldes especias espec

# CAPITULO XXL

a since he son knooking

The Arthur Arthur All the street was

### ESPEDICIONES CONTRA BUENOS AIRES.

Pació de familia. — Sus resultades. — Declara España la guerra à Inglaterra à instignoiones de Napoleon. — Espedicien de lord Beresford al Rio de la Plata. — Estade de defensa de estas pesesiones. — Descripcion de Buenos-Aires. — Capitulacion de la ciudad. — Liniera rechasa à les ingleses. — Begunda espedicien de los ingleses. — Ataque de Maldonado y Montevideo. — Espedicion contra Buenos-Aires al mando de Whiteleck. — Heróica defensa de la ciudad. — Capitulacion de Whiteleck.

El pacto de familia, obra maestra del duque de Choiseul, en que Cárlos III entró incansidoradamente, produjo resultados desestrosos en gran manera para la nacion española. No es nuestro ánimo, ni lo permite el estrecho círculo en que tenemes que limitarnos, tratar detenidamente del pacto de iamilia ó tratado de 1761 con Francia, ventajoso en todos sus artículos á nuestros vecinos de allende el Pirineo, tante que la Francia republicana, teñida todavía en la sangre del infortunado Luis XVI, se aprosuró a renovarle por los tratados de Bale y de San Ildefonso.

Napoleon sigue la misma marcha en sus relaciones con España, penetrado tambien de las grandes ventajas que à la Francia ofrecia el tratado de 1761; pero su política fué fatal à nuestra pátria, pues nos hacis girar en la estrecha órbita de su emnipotencia, y no ser más que aimples satélites sujetos à su emnimoda voluntad. Por una parte; las ideas de la revolucion francesa penetraban con el auxilio de nuestra amistad con la Francia, en las colenias que poseiamos al otro lado del Atlántico, ideas que, germinando sórdamento en aquelles cerebros llenos de inteligencia y afán de saber, y que España tenia sumidos en la más crasa ignerancia, habian de tomar no poca parte en la lucha que ocasionó la ruina de nuestro poder colonial.

Pero no eran estas solas las consecuencias de esta estrecha relacion con la Francia. Los ingleses espiaban el momento de vengarse de la pérdida de sus posesiones de la América del Norta, consumada en otro tiempo por la union de las córtes de Versalles y Madrid, y este no tardó en presentarse.

a Eu efesto, la España, esdiende al ascendiente dominader de Napoleon, que manejaba a su espricho al principe de la Paz, favorito y ministro de Carles IV, cometió la imprudencia de declarar la guerra a la Inglaterra, Sin duda hab a olyidado el adagio comun en auestro país:

W paz con Ingalaterra,

que demuestra lo fatal que fué siempre à la prosperidad de la nacion la exemistad con esta Potencia.

Ya España habia tenido más de una ocasion de conocer los efectos funestos del pacto de familia, y del tratado de San Idefonso, sa continuacion, y el principe de la Paz, por los elocuentes frechos que significan a este tratado, debió evitar en lo posible servir a los intereses de Napoz leos; per enteramente suberdinade al guerrere del sigle; aprestrose a obedecer a las insinuaciones, e mas bien mandatos de Bonaparte.

Las consecuencias de semejante conducta, acac dejaron esperar por urucho tiempo. En efecto, el 21 de octubre de 1805, la márina española fué completamente destrozada en la jornada de Trafaigar, que si dió à conocer otra vez más hasta déndo raya el valor y heroismo español, destruyó quizá para mucho tiempo el poder mantimo en nuestra pátria. Todavia hoy estamos palpando las consecuencias de esta derrota. Como secuela mecástria de nuestra raina marítima, una comada inglesa; mandida por el almirante Pophan, y que conducia circu sene; 12,000 hombres de desembarca a las ordenes del general Sir William, despues lord Baressord; se presente en 1806 en las riberas del Plata.

Las miras de los ingleses se dirijian à Buenes Aires;

que se encontraba casi desprovista de toda defensa. Las guerras en que desde algun tiempo habia estado comprometida España, habian hecho abandonar casi por compléto la defensa de las colonias, y las pocas tropas que entonces guarnecian el vircinato, diseminadas en tan estenso territorio, presentaban el más deplerable aspecto:

Para que pueda juzgarse de un modo aproximado del estado de defensa en que se encontraba Buenos-Aires, trascribiremos aquí algunas palabras de un informe de la Junta consultiva de fortificacion y defensa de Indias, a consecuencia de las reclamaciones del marques de Avilés, virey de Buenos-Aires en los últimos años del siglo XVIII, Dice así el citado informe:

aV. M. solo tiene alli (Rio de la Plata), 2,413 veteranos, juntos los de todos les cuerpes, entre ellos muches ancianos o de premio, cuasi incapaces de fatiga, y repartides en remotismas atenciones y destinos, como son en el alto Perú y en la costa Patagónica. De modo que apenas puede contarse con 1,000 veteranos, cuasi desnudes, por que hace como quince años, que no se les ha dado vestuario.»

Juzguese por estas alabras el estado de defensa en que se enenotraba Buenos Aires.

Su posicion, tampoco era la más á propósito para ofrecer una resistencia formal al primer cuadro de tropas disciplinadas que se proposiese dar un atrevido golpe de mano.

Situada en la ribera derecha del Rio de la Plata, en la meseta de una colina de poquisima elévacion, afecta la forma de un rectángulo, que se estiende de Norte à Sur. Sus calles rectas, tiradas en su mayor parte à cordel, y cortandose en ángulos rectos, presentan el aspecto de un gran tablero de damas, del cual las casas forman otros tantos castros. Estas casas, aunque solo constan de un selo piso, están solidamente construidas y adornadas por terrados. Evitan la monotonía que este sistema igual de construccion ofrece, las iglesias y los conventos que elevan sus macizas cúpulas de trecho en trecho, dominando los demás edificios.

El centro puede considerarse en la plaza de la Victoria, y parti-ndo de él, van cada vez presentándose más espacios derecko de süstir una cadena trenzada al escado de sua armas.

El éxito desgraciado de esta espedicion para las armas inglesas, fué una prueba más de la perseverancia de la Inglaterra en sus propositos, y de que con muy pocas escepciones, no abandona nunca a sus generales ó a sus agentes cuando se ocupan en un objeto util para el país.

- No estava en las instrucciones que Popham y Beresford habian recibido de su Gobierno, el atacar la ciudad de Buenos-Aires, sino que su destino era, por el contrario, dirijirse al Cabo de Bucha-Esperanza. No obstante sus instrucciones, llevaban esta vaga indicación, que podía dar margen a muy distintas interpretaciones es a saber. Que obrasen en el detempeño de su misión, como lo judgasen más conveniente al mejor servicio de [S: M.
- Estas derrotas estaban, sin embargo, justificadas por la importancia de la plaza, y el Góbierno inglés, poseide de esta verdad, en vez de inculpar la conducta de sus generales, se preparó a enviaples refuersos para la prosecución de su intento. Por su parte Poplian, nó se dió por vencido, y bombardeó, aunque con escaso éxito, laciudad de Mantevidoo.
- 2 Al poco tiempo illegaron en analis de Bereitord 12,000 hombres de tropas escojidas joue alectionadas por invinitation deriota, determinaron vengaise con más seguridad, dirijiéndose esta verá la forilla izquierda delació de trapación de la la la contra contra la co
- En esta segunda espedicion, la primera plana que atsecaren les ingleses, fab la de Maldonado, que idebia preparcionarles la posssion de Montevideo. y con el la la llavé
  del rio. Una vez conseguido esté objete, encontrabanas
  los inglescion la captitud des penetrar, per el Bio de las
  Plata hasta el interior del vireitate; pomendo en guava
  apuro la deminacion española en aquiellas estilas. La ciuj
  dad de Maldonado, situada entre el Cabo de Santa Maria
  y Montevideo, pesso el primer puerto; de lesta rio tanti
  en situación, como en impertancia. Octua el fondo de una
  bahía bastante profunda, a prigada, por sel este popuna
  estrecha lengua de tierra (á eu yo estremo en aperecion
  los edificios de la ciudad), que á casa de su ituacion la
  llaman Ranta del Este o Un promontogio pest cle vido a nel

recibe el nombre de Punta de la Ballena, cierra la bahia por la parte del Oeste, à cuva circunstancia debe el ser

el puerto más abrigado de aquellas costas.

Júzguese, despues de esta somera descripcion, la importancia que podia tener para los ingleses la posesion de este puerto, que al mismo tiempo que podia servir para el abrigo de sus escuadras, les proporcionaba un puerto fácil y seguro para el desembarque de sus espediciones.

El ataque fué dirijido con mucha energía y resolucion, cayendo esta plaza, despues de una viva y heróica resistencia, en manos de los ingleses. Desde este punto se dirijieron sin perder momento á Montevideo.

Digamos dos palabras acerca de la situación y defensa que podia oponer Montevideo, necesarias para la mejor comprension de estas joperaciones: San Felipe de Montevideo no habia adquirido todavía la estension que tiene en la actualidad, estaba reducida la poblacion casi al estremo de la pequeña penínsuka, que jcubre casi en su totalidad la ciudad moderna.

Aislada por las aguas del rio, que la rodeaban por tres partes, estaba unida á tierra firme por una estrecha lengua de tierra; avenida deminada per completo por un fuerte de forma rectangular debido a su fundador don Bruno de Zavala. Este fuerte esta ba situado en la parte más elevada de la península, y con sus cañones amenazaba la avenida de tierra. Pero no estaba en el mejor estado de defensa, á pesar de ser la única plaza fortificada que los españoles poscian en aquellas playas. El poco tiempo que trascurrió desde la recuperación de Buenos-Aires al ataque de Montevideo, fué insuficiente para poner la plaza en estado respetable de defensa; aun cuando las diversas atenciones que otros asuntos sugerian al Gobierno español, no lo hubieran impedido.

En cuanto á la rada de Montevideo, si bien es grande y espaciosa, está sembrada de escollos y bajíos, que impiden a los buques de alto bordo aproximarse a la ciudad Un'fuerte l'amado de San José, situado en la parte más estrema de la península, defiende la entrada á la rada înterior. Completaba, por ultimo, todo el sistema de defensa, de que podia disponer la plaza de Montevideo en aquedía época, un fuerte de poca consideracion, fundado en la iela de las Ratas, que tiene hoy el nembre de la Libertad, casi cafrente de la bahía. A pesar de la peca seguridad que ofrece el puerto, era en aquella época, y es hoy todavía, el solo puerto militar, y el único mercante de las orillas del Plata.

Los habitantes de Montevideo al saber la proximidad de los ingleses, resolvieron desenderse, é hicierou una saplida unidos à la poca guarnicion que existia en la plaza. Mandaba las tropas inglesas Sir Samuel Auchumusy, que batió à los sitiados, obligándoles á encerrarse en el recinto de la plaza. No desmayaren por eso los defensores de Montevideo, que habian dado ya pruebas de su decision y constancia en la reciente jornada que tuyo por objeto recuperar à Buenes-Aires; y con gran decision hicieron una segunda salida, que tuyo el mismo éxito que la primera (3 de sebrero de 1807).

Estas dos derrotas franquearon el camino de Montevideo á los ingleses, que se acercaron á la ciudad, con gran impetu esta vez; aumentado por la influencia moral de las primeras victorias. La plaza á pesar de la heróica defensa de sus habitantes, y de la legion francesa cuyo jefe murió en la brecha, fué tomada por asalto con pérdidas considerables por una y otra parte. Dueños ya los ingleses de Montevideo, que ambicionaban como llave del Rio de la Plata, aguardaron algun tiempo á reponerse de las fatigas pasadas, y á esperar los socorros y auxilios, de que tanta necesidad tenian, para penetrar en territorio enemigo.

En el mes de julio de este mismo año, llegaron los refuerzos esperados, bajo las órdenes del general Crawford, por lo cual se determinaron á dirijirse á Buenos-Aires, no solo por la importancia que la ciudad ofrecia, para apoderarse del país de la orilla derecha del rio, sino tambien porque descapan vengar la última afrenta que en ella habian recibido.

El intrépido é inteligente Liniers, que por veto unanime de todos los pobladores de Buenos-Aires, habia sido nombrado virey, en reemplazo del marqués de Sebremonte, recibió además la sancion de su poder del Gobiarne de Madrid, que se apresuró á premiar los grandes servicios prestados or este militar en tan críticas circunstancia.

. Para la metropoli, confirmando la eleccion del pueblo de . Buenes-Aires:

las riberas del Plata, y otra vez iba á adorgar el esforzado. Liniers, su frente con un nuevo é inmarcesible laurel.

Tambien, esta vez prefirieren les ingleses atacar la cindad per la parte del Sur; para cuyo efecto desembarcaron en la ensenada de Barragan, á algunas loguas de Buenos-Aires.

Mandaba llas trapas inglesas en aquella ocasion el general Whitelock; que dividió su gente en tres columnas, bación delas avanzar por la llanura de Barracas,

Mapreximarse á la ciudad, dejaron á su derecha el puerte del Riashuelo, que nada podía ofrecerles, y abordaron la ciudad por la pendiente escarpada del Mediodia.

El primer ataque de la plaza por este punto, si bien fué coronado per un éxito satisfactorio para las armas inglesses, les costé grandes pérdidas que no eran fáciles de monarar en aquelles lejanos países. El general Whitelook podia decir parodiando la célebre frase de Pirro: «Otra victoria como enta, y, ma quedo sin ejército;» pues si no pasaron completamente los suceses de este modo, se aparamento grucho.

Les habitantes de Brenos-Aires, alegcionados por el primer sitio, y por la pérdida de Montevideo, fortificaron el interior de la ciudad, de la manera que sabe hacerla un pueble caleso de sui houra é independencia, cuyas obras, á passa da no ser dirijidas, por hábiles ingenieros, no interpriper eso menos mortiferas á los soldados inglesas. Tada da ciudad se cubrió de barricadas como por encanto, basta el putito, que para penetrar en ella, ora menester estatar las calles y las casas, desdo donde los defensores hacian considera ble daño á sus enemigos, que no esperaban encantrar esta restitageia.

E Cada propietario desde su propia casa acompañado de sua etisdus, la commentia en una fortaleza terrible, en donvide todo cuanto podia dañar á las invaseres, servia de proyectil en defensa del hogar pátrio. A consecuencia de seintifacto tensa resistantela, propagoso el desaliente per las
tropas inglesas, que diezmadas por un combaté tan sai-

griente (1), arrolladas, deshechas y vencidas, no les quedé otre medio que encerrarse en el convento de Santo Domingo y en el anfiteatro del Retiro, en donde fueron ebligadas á capitular.

Esta capitulacion fué altamente beneficiosa para España, y coloca á Buenos-Aires en el número de las ciudades más heróicas y celosas de su independencia. Por ella volvian á poder de los españoles todas las plazas que los enemigos habian tomado en aquella segunda espedicion.

Liniers habia conservado otra vez más á España, si bieu por poco tiempo, esta rica colonia. Este triunfo dió á los habitantes de Buenos-Aires la idea de su propio] valor y esfuerzo. Todavía muestran con justo orgullo las señales de las balas rasas y granadas inglesas, impresas en la fachada de Santo Domingo, y las banderas de los regimientos escoceses de Whitelock, suspendidas de las bóvedas de la catedral (2). Esto debia hacerles más celosos de su independencia, que no habian de tardar en proclamar.

Hemos llegado al fin de la primera época de la historia del Rio de la Plata, ó sea época de la dominacion espanola en aquellos países. Las consecuencias de la guerra de Napoleon, la tímida conducta del virey Hidalgo de Cisneros, y más que todo la elocuente leccion que envolvian los sucesos que acabamos de narrar, habían de arrebatar á España uno de los más bellos florones de su poder colonial.

Nos acercamos á la época en que una guerra fratricida ensangrentará por largos años aquellas feraces llanuras, tan propias para el desarrello de la civilizacion humana. Fratricida, sí, pues los hispanosamericanes, cualquiera que hayan sido los ódios que hasta ahora nos hayan dividido, no pueden menos de reconocer á su madre en la desgraciada Iberia. Madre que pudo equivocarse en su sistema de educacion; pero que al mismo tiempo se agotó al querer atraer á la vida civilizada tan dilatadas esmarcas.

En esa guerra, que tiene por objeto labrar la independencia de un pueblo, veránse heroicos rasgos por una y

<sup>(1)</sup> Más de dos mil cadáveres ensangrentaban las calles de Bnenos-Aires.

<sup>(2)</sup> Brossard.

#### MISTORIA DE LAS REPUBLICAS DE LA PLATA.

otra parte, porque son españoles los que combaten, y la historia demuestra en sus elocuentes páginas lo que es el y alor español al combatir por la libertad y la independencia de la pátria.

Poro antes de ocuparnos de estes acontecimientos, que tormarán la segunda parte de nuestro trabajo, demos una idea del estado comercial, agrícola é industrial del vireinato de Buenos-Aires, al espirar el sigle XVIII.

# CAPITULO XXII.

## COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y SUS COLONIAS.

ESTADO DEL COMERCIO DEL RIO DE LA PLATA, DURANTE ESTE
PRIMER PERÍODO.

Hemos indicado ligeramente las causas que produjaron la decadencia de nuestra industria, precisamente en el momento en que la aparicion de un mundo en donde sin rival dominabamos, abre una nueva faente de cambio comercial. La despoblacion del reino, à causa de la espulsion de aquella parte de sus pobladores que se dedicaban con más actividad al trabajo, produjo la lamentable consecuencia de que al fin del siglo XVII vendian los estranjeros à los españoles las ciaco sestas partes de los artícules manufacturados que en el país se consumian, y disponian de las nueve décimas partes del comercio de América, que habia querido monopolizar España, à pesar del estado lastimoso de su industria.

Esto produjo de un modo inevitable el contrabando; pues estando rigurosamente prohibido el comercio de las Indias á las demás naciones, y no pudiendo España bastarse á si misma, veíase en la precision de tolerarle, si no se queria que las colonias estuviesen completamente desprovistas de todo lo necesario para satisfacer las primeras necesidades de la vida. De esta suerte, el comercio español se hizo completamente pasivo.

Al prohibir España el comercio de América a las demás naciones europeas, estaba en el interés de velar por la

199

conservacion de las tribus indigenas, proveer lo mas eficaz para su civilizacion, desarrollando al propio tiempo aquellos ramos de industria que pudieseu aclimatarse más facilmente en las colonias, atendidas las primeras materias que producian, aprovisionandolas por otra parte de todos aquellos artículos que ellas mismas no pudieran producir.

En los primeros tiempos que siguieron al descubrimiento y conquista de América, parece que se tendia à la
practica de estas ideas, pues se trato de aclimatar en ella
ci trigo, là vid, el olivo y algunos otros productos agricolas europeos. En varias provincias del vireinate de
Buenos-Aires, prosperaron más de lo que podia esperarse
cstas producciones; pero bien pronto se prohibió su cultivo y esportacion a otros puntos, si se esceptúa el Perú,
por la gran distancia à que se encontraba de la metropoli.

No se pensó más que en esplotar el presente, sin pensar en el porvenir, practicando la fábula de la gallina de los huevos de ero; y con el objeto de proporcionar a España la venta segura de algunas de sus manufacturas, prohibióse a los habitantes de las colonias ejercer los oficios de tintorero, batanero, tejedor, zapatero, sombrerero, obligandoles a comprara los españoles las telas de que tenan necesida i para su vestuario.

En el reinado de Félipe II componian los índies la mayor parte de la población de las colonias; pero sometidos a este régimen vejatorio, obligandoseles a comprar a precios escesivos los vestidos de que tenian necesidad, siéndo les insuficiente su trabajo para cubrir las primeras necesidades de la vida, abandonaban los pueblos a que los habian reducido, y en medio de la espesura de sus bosques, practicaban etra vez la vida salvaje.

Por una falta inconcebible, limitose el comercio con América a sola Castilla, escluyendo a Cataluña y Aragon, fijando como unico punto qua pedia ocuparse en su abastecimiento, primeto la ciudad de Sevilla, y poco después la de Cádiz, en cuyo puerto estaba establecido un tribuna l defeomercio titulado Casa de Contratación, que fijaba de una manera arbitraria todos los años la clase y calidad de las mercaderias que hablan de importarse en el Nuevo Mundo. Limitado, pues, el comercio a un pequeño nú-

mere de mercaderes que no tenian concurrencia alguna, el precio de las mercaderías que á los índios se remitian, subió de una manera fabulosa, segun era la codicia de los monopelizadores. Con frecuencia estos comerciantes se ponian de acuerdo para que el envío fuese inferior á la demanda, y de esta suerte se realizaban ganancias emormes.

Todos los años salian del puerto de Cádiz dos escuadras para el abastecimiento de las colonias, que recibian el nombre de la fiota y los galeones. Estos últimos, que surtian los mercados del Perú, de Chile y del Plata, eran diez buques de guerra, de los cuales algunos montaban varios cañones. Los comerciantes españoles que residian en la Ámérica, trasportaban á Porto-bello, en donde se hacía el principal mercado, los productos de las minas, las primeras materias y demás mercancias, para cambiarlas por los artículos manufacturados de la metrópoli. El mercado duraba cuarenta dias, pero no había libertad alguna en las transacciones, pues todo estába previsto de antemano.

Algunos artículos habian de ofrecer una ganancia de ciento por ciento, y otros hasta trescientos. Fijados, pues, les precios, hacíase el cambio de las mercaderías españolas por los artículos de América, y los galeones volvian á España conduciendo además de los metales preciosos, el añil, la cochinilla, el azúcar, vainilla, palo campeche, cueros curtidos, etc.

Las mercaderías compradas por los comerciantes españoles residentes en América, vendíanse, ó mejor dicho, se repartian entre los índios, teniendo cada uno que tomar lo que le correspondiese, segun el capricho de las autoridades locales. Sobre este punto veamos lo que refiere Weiss en su Historia de la España desde Felipe II hasta el advenimiento de los Borbones:

«Las mercaderías vendidas á los negociantes, remitianse á los correjidores para hacer el repartimiento. Al instante recorrian estos magistrados sus respectivos distritos, y fijaban arbitrariamente la calidad, cantidad y precie de las mercaderías que cada índio debia recibir: estes infelices estaban obligados á tomar los artículos que se les daban, sin saber la suma que forzosamente iban á pagar por

llos. Muchas veces recibian objetos, cuyo uso les era desconocido, y si recurrian entonces con alguna reclama cion á sus tiranos, rehusaban los correjidores volver á temar los efectos que les habian entregado. Poco les impertaba que un pobre indio viviese del trabajo de sus ma. nos, y que apenas pudiese subvenir á las necesidades de su familia; recibiera él por su parte tres ó cuatro varas de terciopelo, que le eran enteramente inútiles, y estaba obligado á pagarlas á razon de cuarenta ó cincuenta pesos. Otro recibia medias de seda, cuando se hubiera tenido por muy feliz en llevarlas de lana: daban espejos á un medio salvaje, cuya cabaña ni sun tenia teche; candados á otro, que guardaba suficientemente su choza con una puerta de juncos ó de mimbres; plumas y papel á un desgraciado que no sabia escribir, y náipes á otro que no hallaba ningun placer en esta frivola diversion. Los indios no tienen barba, y les forzaban á comprar navajas de afeitar; no conocian el humo del tabaco, y les daban cajas... Estaban cendenados á tomar peines, sortijas, botones, encajes, cintas, libros y otros mil objetos de luje, que les hacian pagar á pese de oro. Se les forzaba tambien á comprar frutas secas, vino, aceite, y sobre todo aguardiente, cuyo uso les repugnaba. Muchas veces un pobre indio se consideraba dichoso, si podia vender por diez o doce pesos una botella de aguardiente, que habia pagado seis ú ocho tantos más cara. Este primer repartimiento, que regularmente seguia á la llegada de los galeones, no era bastante á satisfacer la codicia de los correjidores, y lo más frecuente era que al cabo de algun tiempo ofreciesen a les índies otras mercaderías que tenian en reserva; y á fin de asegurar su salida, no distribuian la primera yez sino objetos inútiles para aquellos desgraciados, guardando cuidadosamente para el segundo reparto los articulos de primera necesidad. Consistian estos en lienzos, paños y herramientas de labranza, y entonces escojian los indios libremente los efectos que les acomodaban; pero eran forzados á pagarlos, segun el precio fijado por el correjidor; y tan acostumbrados se hallaban á obedecer, que casi nunca oponian resistencia á este tiránico precedimiento. Verdad es que sus reclamaciones no se habrian oido, y de ello puede juzgarse por el hecho siguiente: Un correjidor compró paños en Quito, y los revendió á precios tan exagerados, que los indios e quejaron al virey del Perú; prometióles este que se les haría justicia, y pase el negeccio á la Audiencia de Quito. ¿Y que fué fué lo que resultó de aqui? Que los índios fueron presos y tratades como facciosos; porque instruido á tiempo el correjidor de su procedimiento, había escrito á los magistrados de la Audiencia, que sus acusadores eran sediciosos, á quienes convenia imponer un ejemplar castigo. Guando se conoció la vardad, se apresuraron las autoridades á escuracer el asunto, y los indios tuvieron que darse por muy contentos con que se les devolviese la libertad.»

Aunque pudiésemes tachar de algo exagerado el testimenio de Weiss, debemos advertir que la mayor parte de
los datos están tomados de la obra de Ulloa titulada Noticias secretas de América.

Un mercado tan favorable, no reanimó, sin embargo, la industria nacional, sino que, por el contrario, muy pronte se vieron los comerciantes de Cádiz, obligados por la necesidad, a recurrir a los estranjeros para el abasto de as colonias. Entonces, los primeros contrabandistas eram estos comerciantes, que a causa de la escasez de produca tos manufacturados para satisfacer los pedidos de America, prestaban sus nombres para eludir la ley, y desde entonces la mayor parte de las mercancias que de España e importaban a las colonias, fueron estranjeras.

Los negociantes de Francia, Inglaterra, Holanda, Ginava y Hamburgo, etc., embarcaban sus propias mercaderias en los galeones, hacicadolas pasar de un buque a etro sin inscribirlas en las casas de contratacion. Lucgo que estes géneros se vendian y volvian los galeones, los mercaderes de Cádiz entregaban á los estranjeros el valer de los productos en barras de oro y plata, siendo inconcebible la buena fe que reinaba en medio de aquel fraude.

En tiempo de Felipe III intentaron ya las naciones estranjeras esplotar el comercio de América, prescindiendo por completo de toda intervencion por parte de España y al comenzar el siglo XVII, salian todos los anos de los puertos de Portugal gran número de buques con grandes

cargamentos, que espendian en América. Embarcaban estos géneros, que consistian en su mayor parte en lienzos, sederías, paños, telas ordinarias y otros tejidos finos, debidos á la industria flamenca ó á las fábricos de Francha, Alemania é Inglaterra, en los puertos de Lisboa, Oporto, Viana, Mondego, y en los de menos consideracion del Faro, Lagos, Villanova y Tavira, situados en el Algarbe, y después de costear el Brasil, penetra ban por el Rió de la Plata. Cuando este rio ya no ofrecia seguridad suficiente a la navegacion, eran conducidos por tierra al. Paraguay, al Tucaman, al Potosi, y algunas veces hasta Lima, desde donde se distribuían por todo el Perú. La facultad que tenián los pertugueses por aquel tiempo de vender negros á nuestras colonias, favorecia tambien el contrá bando.

A pesar de las soveras ordenanzas que prohibian toda importacion en bandera estranjera de géneros manufacturados, el lucre hallaba con frecuencia medio de cludirias. Ta era un palo rote, u otra avería preparada al efecto, el pretesto que obligaba á refugiarse a los buques estranjeros á un puerto de nuestras colonias, en donde se destrijaba con frecuencia el barco. Ya tambien, cuando no se quería recurrir á estos medios, desembarcabanse las mercancias en las solitarias cestas que la poca marinu española no podia visitar, y allí concurrian los habitantes de las poblaciones cercanas para proveerse de los articulos necesarios, á mucho mejor mercado que el que les effrecian los géneros de los galeones.

Lo que sobre todo favorecia este comercio ilícito, era la connivencia de los gobernadores de los puertos y de los jueces reales o correjidores, y no debe maravillarnos esta inmoralidad, pues siendo venales los lucrativos entre pieces de América, y ne diafrutándose más que durante cinco años, todos se apresuraban a porfía á indemnizares de la fuerte suma que por ellos habian dado, y á reuniz una fortuna considerable. Esto nos esplica las grandes sumas que solian realizarse en estos cargos, cuyo sueldo era por etra parte exíguo y raquitico.

El tratado por el cual se autorizó á los holandeses para trasportar negros desde Guinea á las colonias españolas, fayorceió mas este comercio trandulente. Por medio de esta participacion, que disfrutaron tambien en algun tiempo los portugueses à la sombra del autorizado comercio de negros, se introducia gran cantidad de mercancías de origen holandés.

Las guerras marítmas, que impedian muchas veces la llegada de la flota ó de los galeones, obligaban á los vireyes y gobernadores á permitir á los neutrales el abastecimiento de las colonias todo el tiempe que duraba la interrupcion de las relaciones con la metrópeli. En el siglo XVII, ya no dominaba España en el Océano; el pabellon roje de Inglaterra campeaba sin rival, y durante la guerra de Cromwell, no fueron los mercaderes de Cádiz y Sevilla los que surtieron nuestras colonias, sino los de Lóndres, Amsterdam ó el Hayre.

Daré una idea del comercio de España y sus colonias en el cuadro siguiente de las importaciones efectuadas por medio de la flota y de los galeones, cuyes géneros eran en su mayor parte de procedencia estranjera:

«La Francia (1) espedia todos los años á España y á América lienzes de Ruan de cuatro clases: los más finos que venian de Leviers, eran los menos buscados en aquellos dos países, y sin embargo los galeones tomaban por valor de cerca de 400,000 libras; pero los conocidos con. el nombre de florete crudo, ó medio blanqueado, se compraban con empeño en las férias de Porto-Bello, de Cartagena y Veracruz. Llevaban los galeones por importe próximamente de 2.400,000 libras, y la fleta por 1.800,000... Los lienzos ordinarios de San Quintin y de Pontivy, eran muy estimados de los españoles: los galeones espertaban cerca de 400,000 piezas de cinco anas cada una, al precio de 16 á 25 sueldos, y la flota hasta 200,000 piezas, sin contar una cantidad no despreciable de lienzos de Laval. Los de este último punto, más superiores ó de lizos altos, eran buscados en toda la América del Sur, conduciendo los galeones para abastecer sus mercados por valor de más de 400.000 libras, como asimismo cerca de 150.000 anas de lienzo de Coutanzes. Inmensas cantidades de lienzos se

<sup>(1)</sup> Los pormeneres siguientes están estractados de la Memoria dada por el conde de Rebenac sobre su embajada en España, fecha 20 de mayo de 1689, existente en la coleccion de manuscritos franceses de la biblioteca del Rey.



espedian de Dinau, Vitré, Fougeres y Rennes para las colonias, y los de Cambray, conocidos con el nombre de batistas, eran afamados por su finura, y hallaban despacho seguro tanto en España como en las Indias, vendiéndose por valor de cerca de 475,000 libras. Cargaban además los galeones para despacharlos en la América del Sur, sobre 7 u 8,000 piezas de lienzos de San Gall, calcetas de Vitré, medias de Chalons, sargas de Amiens, y sebre todo sombreros de fábrica francesa, cuyo consumo ascendia en el Perú y Rio de la Plata, á 400 o 500,000 libras.

»Conducian tambien los galeones encajes de oro y de plata finos, por importe de 495,000 libras, y falsos por valor de 48,000, ascendiendo el consumo de botones de oro y plata fina, á la suma de 70,000 libras. De blondas negras de París importábanse por valor de 70,000 libras en el Sur, y grós de Nápoles, brocados de oro fabricados en Tours y en Leon, subiendo el despacho de este últime artículo á 500,000 libras próximamente. De un tafetan deble de oro y plata conocido con el nombre de sunerimportábanse el valor de 300,000 libras, 100,000 en tafetanes estampados de Aviñon y de Castres, y otro tanto cási en quincalla y mercería. Conducian tambien los galeones picotes de lana fabricados en Lila por cerca de 900,000 libras, y paños de Languedoc, de que se surtian los pobres, por valor de 750,000.»

El valor de todos estos productos aumenta considerablemente, si consideramos que en la relacion del conde de Rebenac, de donde hemes tomado estas cifras, están valuadas las mercancías al precio que tenian en España y Francia, y nó al que se vendian en América.

Pero no eran los franceses los únicos que importaban mercaderías en España y en sus colonias: más ó menos, beneficiaban este lucrativo comercio las demás Potencias.

Los holandeses despachaban por conducto de los negociantes de Cádiz y Sevilla lienzes de Brabante, que servian para el consumo de la gente pobre, cuyo consumo su bia á 300,000 libras, y 200,000 en otros lienzos de algodon que se empleaban para forros. En telas de Leyde, propias para tocas y mantillas, consumíanse en la América del Sur cerca de 100,000 libras, no siendo menos buscados los paños de Hólanda, que los galeones llevaban por más

de 400,000. A bastecian asimismo los holandeses á las cotonias españolas de sargas, sombreros de Breda, cameloles de todas clases por más de 900,000 libras; hile blanco por 200,000; utensilios de cobre por cerca de 300,000; especerías, en especial elavo y canela, importe de 750,000; y brocados de oro y plata por más de 1.000,000.

Despachaban los ingleses por su parte, con especialidad las telas conecidas con el nombre de bayetas, la cantidad respetable de 1.400,000 libras; estameñas que habian llegado á sustituir á las sargas de Amiens y los tejides de Montauban, y que empleaban en sus vestidos las clases medias, embarcábanso para la América del Sur por valor de 420,000 libras. Vendíanse además en aquellos mercados en medias de seda y lana 350,000 libras. De unas telas de lana, conocidas con el nombre de sempiternas, á causa de su gran duracion, salían en los galeones por valor de 200,000 libras; siendo tambien solicitados otros tejidos de lana. menos finos, que se llamaban sempiternillas, de las que se consumian hasta 150,000 libras. Los paños ingleses eran tambien muy apreciados, remitiéndose á la América del Sur por valor de 200,000 libras, dando al propio tiempo salida á grandes cantidades de telas de algodon de la India, teñidas en Inglaterra, y que conducian los galeones en equivalencia de 150,000. Para el consumo de las iglesias y conventos que se propagaron escesivamente en ambas-Américas, hasta el punto de alarmar al Gobierno español el gran valor de los bienes del clero, despachaban los ingleses por valor de más de 2.000,000 de libras.

Los comerciantes de Hamburgo esplotaban tambien el comercio de América, principalmente con sus lienzos Lamados pletillas, que impontaban hasta la suma considerable de 900,000 libras para la América del Sur. Igualmente realizaban grandes productos cen los lienzos denominados bocudillos, otros más ordinarios de Westfalia y Silesia, creas de Alemania, utensilies de cobre y otros varios artículos.

Finalmente, tambien los genoveses espendian telas de ero y plats, por valor de 4,000,000 de libras; en tercionelos de varias clases, 300,000; en encajes de plata y ero, igual cantidad; en hilos de los mismos metales, 100,000; en sedas torcidas de Génova, de Nápoles y de Calabria, 800,000; en listonería; 1.500,000. En medias de las fábricas de Milan, Mesina y Nápoles, 900,000; y por último, en papel de fábrica genovesa, por valor de 500,000 libras.

Vemos, pues, por esta sucinta relacion, que todas las naciones de Europa concurrian á abastecer nuestras poseciones de la América del Sur, no siendo menores las cifras que realizaban de los géneros espendidos en la del Norte, y que no consignamos aqui por no separarnos demasiado de nuestro propósito. Fáltanos ahora, para que podamos establecer las comparaciones necesarias, y para comprender la marcha é indole de este comercio, tan soltcitado de todas las naciones por los inmensos rendimientos que proporcionaba, consignar tambien los artículos de procedencia española que se importaban en los galeones.

Consistian estos principalmente en paños de las pocas fábricas que entonces existian en España, especialmente los de Segovia; hierros y utensilios fabricados en las provincias Vascongadas; sedas de Toledo, y más particularmente en producciones agrícolas, tales como pasas, aceite, vino, aguardiente, trigos: todo lo cual apenas ascendia 43 6 4.000.000 de libras.

De estos datos, podemos deducir el siguiente aserto: que sin hacer mérito de las mercaderias de contrabando directo, y refiriéndonos solo á las que eran esportadas por la flota y por los galeones á fines del siglo XVII, es decir, durante el reinado de Cárlos II, el comercio de las Indias no estaba ya en manos de los españoles; mucho más si consideramos que estaban establecidos en España más de 160,000 estranjeros, que se dedicaban con especialidad al comercio de América, hasta el punto que de los 54 millones de libras en que puede calcularse la importacion anual de América por aquel tiempo, solo los estranjeros realizaban muy cerca de les 50.

Hasta este deplorable estado habia conducido la politica antinacional de la dinastía austriaca el comercio de las Indias, que esplotado con inteligencia, hubiera elevade la nacion española á una altura que cási no se puede concebir, con gran beneficio de las colonias.

La casa de Borbon, desde su establecimiento, y sobre todo, desde que la larga guerra de sucesion la dejó en libertad de obrar y ocuparse de las colonias, se dedicó algun tanto al desarrollo de nuestra industria, que era lo unico que podia reanimar el comercio. La poblacion de España, al concluirse la guerra que colocó en el trono de Isabel I al nieto de Luis XIV, estaba reducida á poco más de 5.000,000 de habitantes. Juzguese per esto los inmensos desiertos que habria aún en nuestra pátria, que necesitaba más de ser colonizada, que de ocuparse en la colonizacion de otras cemarcas.

Estas circunstancias hacian que las medidas que se tomaban, no pudiesen producir verdaderos resultados, á pesar de las buenas intenciones que las dictaban. En tiempo de Cárlos III, cran tantos los abusos que se habian introducido en todos los ramos de la administracion de América, era tal la venalidad de los funcionarios públices que desempeñaban cargos en el Nuevo Mundo, que la necesidad de sérias reformas se hacía sentir por todos. Con este motivo, se dispuso el envío de un visitador de Indias, que se ocupase en estirpar los abusos más considerables. el establecimiento de un sistema regular de correos, que diese mayor comodidad á las comunicaciones, y en lo que se refiere al comercio, la cesacion del monopolio de Cádiz, por medio de la habilitacion de varios puertos de la Peninsula para aquel comercio. La ventaja de estas medidas se conoció inmediatamente, tanto por lo que acrecieron al poco tiempo, sin gravamen de los pueblos, las rentas del Real Erario, como por el desarrollo que el comercio adquirió y el gran número de buques españoles -que salieron para las colonias de los puertos nuevamente habilitados.

En cuanto à la industria del Rio de la Plata, se comprenderá su estado, al considerar que estaba riguresamente prehibida la fabricacion de artefactos y manufacturas, que pudiesen enviarse de la metrópoli, por lo cual únicamente se toleraban aquellas menos importantes que no pudiesen dañar à las fábricas españolas (1).

Siempre hubiera sido arbitraria la conducta del Gobierno español al prohibir la práctica de la industria, que al mismo tiempo que ilustra á los pueblos, proporcionándoles gran enseñanza, desarrolla en ellos una gran fuente de

<sup>(1)</sup> Hasta fines del sigle XVIII ne se estableció la primera alfarería en Buenos-Aires.

vida y moralidad al hacerlos aptos para el trabajo; pere esta conducta es mucho más censurable si consideramos que al poco tiempo de descubiertas las Américas no podíamos subvenir á nuestras necesidades, teniendo que recurrir á las fábricas estranjeras.

De esta suerte, en vez de favorecernos à nosotros mismos, trabajábamos para el enriquecimiento de las demás naciones de Europa, que más ó menos, recojian las ventadias de nuestras colonias, quedándonos á nosotros la gloria

esimera de su conquista y posesion.

Las únicas provincias que se dedicaban algun tanto á la industria, eran las Misiones jesuíticas. Es cierto que en éllas solo se establecieren aquellas que tendian á la satisfaccion de las certas necesidades de los indies, pero tambien se empezaren á plantear otras de más censideracion y prepias para la satisfaccion de necesidades más refinadas. Estas no llegaren nunca á gran altura por la espulsion de los jesuitas, y el ningun cuidade que puso el Gobierne en sustituir la direccion de la Compañía por esta tan inteligente, aunque dirijida á mejor fia. De los productos de estas industrias, despues de surtidas las Misiones, espendíanse en el Brasil y en las demás colonias el resto, paca merced al alto influjo que ejercia en tedas partes la Compañía, siempre fué tolerado este tráfico.

If Es verdad que estos productos, que consistian en su mayor parte en groseras telas de algoden, propias únicamente para el vestido de las clases menos acomodadas, no podian dañar en gran manera al comercio ouropeo, mucho más que en cambio tenian que; aurtirse los jesuitas de muebles y utensilies, aparos de labranza para el cultiva de los campos de la reduccion, así e umo tambien de los géneros de lujo que empleaban en aus colegios y en los ornamentos de los templos, alhajados con gran auntuosidad, en le que se invertia gran parte de los productos de las Misiones (1).

<sup>(</sup>i) Azara, descripcion é historia del Paragusy, etc.,

## CAPITULO XXIII.

ar when your road of the early or a first in the

from the more in a section of a second section of

A reservation of early 18 1869

of the Second Second Administration of the Control of the Control

eng i tambolis filab**i s**a sit<mark>a</mark> situ bilang situs<sub>a</sub> situs sa mata situs. Tambolis situs situs sa mata situs situs situs situs situs situs situs situs.

· in think year theory.

والأروان والمرازي والمرازي والمرازي

established by the second

metado de la agricultura y ganaderia del Rio de la Plata A vines del siglo XVIII.

> en general i de la proposition de la completa de l La completa de la co

The transfer of the state of the state of the state of

Poblaban los indios Guaranis la mayor parte del territerio del Plata, al aparecimiento de los españoles en
aquellas comarcas. Interpolados con los Guaranis, vivian
multitud de tribus, alguna de las cuales, a semejanza de
estos, se dedicaban al cultivo de la tierra, y por lo tante
moraban en habitaciones fijas. Otras por el contrario, llevaban una vida más ó menos errante y nómada, alimentandose de la pesca y de la casa.

Los Guaranis eran de todos aquellos pueblos, aun de los que se dedicaban a los trabajos agrícolas, los de vida más civilizada, pues estaban establecidos en tolderías ó pueblos compuestos de grescras chozas de barro y ramas, cultivando al propio tiémpo (con instrumentos muy imperfectos, formados solo de madera endurecida, pues no conocian el uso del hierro), algunos frutos que bastaban a su frugal alimento, tales como la mandioca, el maiz, el manú y otros varios. De ellos se surtieron con frecuencia los primeros españoles en las necesidades y apuros que de bastimentos esperimentaban en aquellas vastas soledades, le que prueba que su agricultura, si no habia llegado á adquirir un gran desarrello, bastaba, no obstante, para la satisfaccion de sus necesidades, y ofrecia ade-

Digitized by Google

más the sobrante que cambiaban por algunes productos de la ladustria europea.

· Al fundarse las primeras ciudades españolas en aquellas : comarcas, frecuentemente en territorio ocupado por índios: Guaranis, concurrian los comarcanos al abastecimiento de la plasa, cambiando sus productos por objetos manufacturados, y por baratijas á que se mostraban en esceso aficionados, como nos lo prueba de un modo irrecusable: la tarifa que Domingo Martinez de Irala estableció para reglamentar estos cambios.

Al reducirse los índios à la sujecion de los españoles, formando encomiendas, siguieron cultivándose los productos del país, aunque con más inteligencia y en mayor escala, hasta que introducióndoso poco a poco las semillas europeas, y proveyendose á los indies de aperos de labranza importados de España, se mejoró algun tanto el cultivo.

Ninguno de los países de América era tan á propósito para el cultivo de les productos europeos, como el territorio que despues formo el vireinato de Buenes-Aires, como lo dió a conocer el gran desarrollo que adquirió el naranjo en el Paraguay, los cereales en las llanuras de Buenos-Aires y la banda oriental, y la vid en los pueblos situados en las faldas orientales de la cordillera de les Andes.

El trige, que no es prepio de la zona tórrida, cultivasa en los países situados más al Sur, con especialidad en los campos de Montevideo y Buenos-Aires, produciendo en las primeras de estas comarcas, como término medio, el doce por uno, y elevándose esta cifra en la orilla derecha del Plata hasta el diez y seis. Este trigo, de grano en general más pequeño que el de España, preduce, no obstante, un pan de escelente calidad; siendo notable, particularmente, en todo el valle de Moron y en la llamada Costa de San Isidro. Las cantidades de trige que los campos cultivados de Buenos-Aires producian, ascendia por término medio a 219,300 fanogas anuales, de las cuales 70,000 se consumian en la ciudad, y el resto se espendia en el Paraguay, Montevideo, Habana, Brasil é isla de San Mauricio.

En el Paraguay, situado en su mayor parte en el tró

Digitized by Google

## CAPITULO XXIL. 17 1 1 40 12 1907

## COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y SUS COLONIAS.

5 1 W. W. W. W. B. B. C. F.

ESTADO DEL COMERCIO DEL RIO DE LA PLATA, DURANTE ESTE PRIMER PERÍODO.

Hemos indicado ligeramente las causas que produjeron la decadencia de nuestra industría, precisamente en el momento en que la aparicion de un mundo en donde sin rival dominabamos, abre una nueva faente de cambio comercial. La despoblacion del reino, á causa de la espulsion de aquella parte de sus pobladores que se dedicaban con más actividad al trabajo, produjo la lamentable consecuencia de que al fin del siglo XVII vendian los estranjeros á los españoles las cinco sestas partes de los artícules manufacturados que en el país se consumian, y disponian de las nueve décimas partes del comercio de América, que habia querido monopolizar España, á pesar del estado lastimoso de su industria.

Esto produjo de un modo inevitable el contrabando; pues estando rigurosamente prohibido el cemercio de las Indias á las demás naciones, y no pudiendo España bastarse á sí misma, veíase en la precision de tolerarle, si ne se queria que las colonias estuviesen completamente desprovistas de todo lo necesario para satisfacer las primeras necesidades de la vida. De esta suerte, el comercio español se hizo completamente pasivo.

Al prohibir España el comercio de América á las demás naciones europeas, estaba en el interés de velar por la conservacion de las tribus indigenas, proveer lo mascficaz para su civilizacion, desarrollando al propio tiempo aqueilos ramos de industria que pudieseu aclimatarse más fácilmente en las colonias, atendidas las primeras materias que producian, aprovisionandolas por otra parte de todos aquellos artículos que ellas mismas no pudieran producir.

En los primeros tiempos que siguieron al descubrimiento y conquista de América, parece que se tendia a la
practica de estas ideas, pues se trato de aclimatar en ella
of trigo, la vid, el olivo y algunos otros productos agricolas europeos. En varias provincias del vircinate de
Buenos-Aires, prosperaron más de lo que podia esperarse
estas producciones; pero bien pronto se prohibió su cultivo y esportacion a otros puntos, si se esceptúa el Perú,
por la gran distancia a que se encontraba de la metropoli.

No se pensó más que en esplotar el presente, sin pensar en el porvenir, practicando la fábula de la gallina de los huevos de oro; y con el objeto de proporcionar a España la venta segura de algunas de sus manufacturas, prohibióse á los habitantes de las colonias ejercer los oficios de tratorero, batanero, tejedor, zapatero, sombrerero, obligandoles á comprar a los españoles las telas de que tenan necesida a para su vestuario.

En el reinado de Félipe II componian los indies la mayor parte de la población de las colonias; pero sometidos a este régimen vejatorio, obligandoseles a comprar a precios excesivos los vestidos de que tenian necesidad, siendoles insuficiente su trabajo para cubrir las primeras necesidades de la vida, abandonaban los pueblos a que los habian reducido, y en medio de la espesura de sus bosques, practicaban etra vez la vida salvaje.

Por una falta inconcebible, limitose el comercio con América a sola Castilla, escluyendo a Cataluña y Aragon, fijando como único punto qua podia ocuparse en su abastecimiento, primero la ciudad de Sevilla, y poco despues la de Cádiz, en cuyo puerto estaba establecide un tribuna l descomercio titulado Casa de Contratación, que fisaba de una manera arbitraria todos los años la clase y calidad de las mercaderías que hablan de importarse en el Nue-

vo Mundo. Limitado, pues, el comercio á un pequeño nú-

mere de mercaderes que no tenian concurrencia alguna, el precio de las mercaderías que á los índios se remitian, subió de una manera fabulosa, segun era la codicia de los monopelizadores. Con frecuencia estos comerciantes se ponian de acuerdo para que el envío fuese inferior á la demanda, y de esta suerte se realizaban ganancias emormes.

Todos los años salian del puerto de Cádiz dos escuadras para el abastecimiento de las colonias, que recibian el nombre de la flota y los galeones. Estos últimos, que surtian los mercados del Perú, de Chile y del Plata, eran diez buques de guerra, de los cuales algunos montaban varios cañones. Los comerciantes españoles que residian en la Ámérica, traspertaban á Porto-bello, en donde se hacía el principal mercado, los productos de las minas, las primeras materias y demás mercancias, para cambiarlas por los artículos manufacturados de la metrópoli. El mercado duraba cuarenta dias, pero no había libertad alguna en las transacciones, pues todo estába previsto de antemano.

Algunos artículos habian de ofrecer una ganancia de ciento por ciento, y otros hasta trescientos. Fijados, pues, les precios, hacíase el cambio de las mercaderías españolas por los artículos de América, y los galeones volvian á España conduciendo además de los metales preciosos, el añil, la cochinilla, el azúcar, vainilla, palo campeche, cueros curtidos, etc.

Las mercaderías compradas por los comerciantes espaãoles residentes en América, vendíanse, ó mejor dicho, se repartian entre los índios, teniendo cada uno que tomar lo que le correspondiese, segun el capricho de las autoridades locales. Sobre este punto veamos lo que refiere Weiss en su Historia de la España desde Felipe II hasta el advenimiento de los Borbones:

«Las mercaderías vendidas á los negociantes, remitíanse á los correjidores para hacer el repartimiento. Al instante recorrian estos magistrados sus respectivos distritos, y fijaban arbitrariamente la calidad, cantidad y precie de las mercaderías que cada índio debia recibir: estes infelices estaban obligados á tomar los artículos que se les daban, sin saber la suma que forzosamente iban á pagar por

llos. Muchas veces recibian objetos, cuyo uso les era desconocido, y si recurrian entonces con alguna reclams cion á sus tiranos, rehusaban los correjidores volver á temar los efectos que les habian entregado. Poco les impertaba que un pobre indio viviese del trabajo de sus ma. nos, y que apenas pudiese subvenir á las necesidades de su familia; recibiera él por su parte tres ó cuatro varas de terciopelo, que le eran enteramente inútiles, y estaba obligado á pagarlas á razon de cuarenta ó cincuenta pesos. Otro recibia medias de seda, cuando se hubiera tenido por muy feliz en llevarlas de lana: daban espejos á un medio salvaje, cuya cabaña ni aun tenia teche; candados á etro, que guardaba suficientemente su choza con una puerta de juncos ó de mimbres; plumas y papel á un desgraciado que no sabia escribir, y náipes á otro que no hallaba ningun placer en esta frívola diversion. Los indios no tienen barba, y les forzaban á comprar navajas de afeitar; no conocian el humo del tabaco, y les daban cajas... Estaban cendenados á tomar peines, sortijas, botones, encajes, cintas, libros y otros mil objetos de luje, que les hacian pagar á pese de oro. Se les forzaba tambien á comprar frutas secas, vino, aceite, y sobre todo aguardiente, cuyo uso les repugnaba. Muchas veces un pobre indio se considera ba dichoso, si podia vender por diez o doce pesos una botella de aguardiente, que habia pagado seis ú ocho tantos más cara. Este primer repartimiento, que regularmente seguia á la llegada de los galeones, no era bastante á satisfacer la codicia de los correjidores, y lo más frecuente era que al cabo de algun tiempo ofreciesen à les indies otras mercaderias que tenian en reserva; y á fin de asegurar su salida, no distribuian la primera vez sino objetos inútiles para aquellos desgraciados, guardando cuidadosamente para el segundo reparto los articulos de primera necesidad. Consistian estos en lienzos. paños y herramientas de labranza, y entonces escojian los indios libremente los efectos que les acomodaban; pero eran forzados á pagarlos, segun el precio fijado por el correjidor; y tan acostumbrados se hallaban á obedecer, que casi nunca oponian resistencia á este tiránico precedimiento. Verdad es que sus reclamaciones no se habrian cido, y de ello puede juzgarse por el hecho siguiente: Un correjidor compró paños en Quito, y los revendió á precios tan exagerados, que los indios e quejaron al viroy del Perú; prometióles este que se les haría justicia, y pase el negeccio á la Audiencia de Quito. 14 que fue lo que resultó de aqui? Que los índios fueron presos y tratados como facciosos; porque instruido á tiempo el correjidor de su procedimiento, habia escrito á los magistrados de la Audiencia, que sus acusadores eran sediciosos, á quienes convenia imponer un ejemplar castigo. Guando se conoció la vardad, se apresuraron las autoridades á escuracer el asunto, y los índios tuvieron que darse por muy contentos con que se les devolviese la libertad.»

Aunque pudiésemos tachar de algo exagerado el testimenio de Weiss, debemos advertir que la mayor parte de los dates están tomados de la obra de Ulloa titulada Noticias secretas de América.

Un moreado tan favorablo, no reanimo, sin embargo, la industria nacional, sino que, por el contrarlo, muy profito se vieron los comerciantes de Cádiz, obligados por la necesidad, a recurrir a los estrasferos para el abasto de as colonias. Entonces, los primeros contrabandistas eram estos comerciantes, que á causa de la escasez de productos manufacturados para satisfacer los pedidos de America, prestaban sus nombres para eludir la ley, y desde entonces la mayor parte de las mercancias que de España se importaban á las colonias, fueron estranjeras.

Los negociantes de Francia, Inglaterra, Holanda, Ginava y Hamburgo, etc., embarcaban sus propias mercaderías en los galeones, hacicadolas pasar de un buque a otro sin inscribirlas en las casas de contratacion. Luego que estes géneros se vendian y volvian los galeones, los mercaderes de Cádiz entregaban á los estranjeros el valer de los productos en barras de oro y plata, siendo inconcebible la buena fé que reinaba en medio de aquel fraude.

En tiempo de Felipe III intentaron ya las naciones estranjeras esplotar el comercio de América, prescindiendo por completo de toda intervencion por parte de España y al comenzar el siglo XVII, salian todos los anos de los puertos de Portugal gran número de buques con grandes

cargamentos, que espendian en América. Embarcaban estos géneros, que consistian en su mayor parte en lienzos, sederías, paños, telas erdinarias y otros tejidos finos, debidos á la industria flamenca ó á las fábricos de Francia, Alemania é Inglaterra, en los puertos de Lisboa, Oporto, Viana, Mondego, y en los de menos consideracion del Faro, Lagos, Villanova y Tavira, situados en el Algarbe, y despues de costear el Brasil, penetra ban por el Rió de la Plata. Cuando este rio ya no ofrecia ecquridad suficiente á la navegacion, eran conducidos por tierra al. Paraguay, al Tucaman, al Potosi, y algunas veces hasta Lima, desde donde se distribuian por todo el Perú. La facultad que tenián los pertugueses por aquel tiempo de vender negros á nuestras colonias, favorecia tambien el contrabando.

A pesar de las severas ordenanzas que prohibian toda impertacion en bandera estranjera de géneros manufactuarados, el lucre hallaba con frecuencia medio de eludirias. Ta éra un palo rote, ú etra avería preparada al efecto, el pretesto que obligaba á refugiarse á los buques estrancieros á un puerto de nuestras colonias, en donde se desaflijaba con frecuencia el barco. Ya tambien, cuando no se quería recurrir á estos medios, desembarcabanse las mercancias en las solitarias cestas que la poca marina española no podia visitar, y allí concurrian los habitantes de las poblaciones cercanas para proveerse de los articuados necesarios, á mucho mejor mercado que el que les effrecian los géneros de los galeones.

Lo que sobre todo favorecia este comercio ilícito, ena la connivencia de los gobernadores de los puertos y de los jueces reales ó correjidores, y no debe maravillarnos esta inmoralidad, pues siendo venales los lucrativos empleos de América, y no disfrutándose más que durante cinco años, tedos se apresuraban á porfía á indemnisares de la fuerte suma que por ellos habian dado, y á reunir una fortuna considerable. Esto nos esplica las grandes sumas que solian realizarse en estos cargos, cuyo sueldo era por etra parte exíguo y raquitico.

El tratado por el cual se autorizo á los holandeses para trasportar negros desde Guinea á las colonias españolas, favoreció mas este comercio trasdulente. Por medio de esta participacion, que disfrutaron tambien en alguntiempo los portugueses à la sombra del autorizado comercio de aegros, se introducia gran cantidad de mercancias de origen holandés.

Las guerras marítimas, que impedian muchas veces la llegada de la flota ó de los galeones, obligaban á los vireyes y gobernadores à permitir à los neutrales el abastecimiento de las colonias todo el tiempe que duraba la interrupcion de las relaciones con la metrópeli. En el siglo XVII, ya no dominaba España en el Océano; el pabellon roje de Inglaterra campeaba sin rival, y durante la guerra de Cromwell, no fueron los mercaderes de Cádiz y Sevilla los que surtieron nuestras colenias, sine los de Lóndres. Amsterdam ó el Hayre.

Daré una idea del comercio de España y sus colonias en el cuadro siguiente de las impertaciones efectuadas por medio de la flota y de los galeones, cuyes géneros eran en su mayor parte de procedencia estranjera:

«La Francia (1) espedia todos los años á España y á América lienzes de Ruan de cuatro clases: los más finos que venian de Leviers, eran los menos buscados en aquellos dos países, y sin embargo los galeones tomaban por valor de cerca de 400,000 libras; pero los conocidos con. el nombre de florete crudo, ó medio blanqueado, se compraban con empeño en las férias de Porto-Bello, de Cartagena y Veracruz. Llevaban los galeones por importe próximamente de 2.400,000 libras, y la fleta por 1.800,000... · Los lienzos ordinarios de San Quintin y de Pontivy, eran muy estimades de los españoles: los galeones espertaban cerca de 400,000 piezas de cinco anas cada una, al precio de 16 á 25 sueldos, y la flota hasta 200,000 piezas, sin contar una cantidad no despreciable de lienzes de Laval. Los de este último punto, más superiores ó de lizos altos, eran buscados en toda la América del Sur, conduciendo los galeones para abastecer sus mercados por valor de más de 400,000 libras, como asimismo cerca de 150,000 anas de lienzo de Coutanzes. Inmensas cantidades de lienzos se

<sup>(1)</sup> Los pormeneres siguientes están estractados de la Memoria dada por el conde de Rebenac sobre su embajada en España, fecha 20 de mayo de 1689, existente en la coleccion de manuscritos franceses de la biblioteca del Rey.

espedian de Dinau, Vitré, Fougeres y Rennes para las colonias, y los de Cambray, conocidos con el nombre de batistas, eran afamados por su finura, y hallaban despacho seguro tanto en España como en las Indias, vendiéndose por valor de cerca de 475,000 libras. Cargaban además los galeones para despacharlos en la América del Sur, sobre 7 u 8,000 piezas de lienzos de San Gall, calcetas de Vitré, medias de Chalons, sargas de Amiens, y sebre todo sombreros de fábrica francesa, cuyo consumo ascendia en el Perú y Rio de la Plata, á 400 o 500,000 libras.

»Conducian tambien los galeones encajes de oro y de plata finos, por importe de 495,000 libras, y falsos por valor de 48,000, ascendiendo el consumo de botones de oro y plata fina, à la suma de 70,000 libras. De blondas negras de París importábanse por valor de 70,000 libras en el Sur, y grós de Nápoles, brocados de oro fabricados en Tours y en Leon, subiendo el despacho de este último artículo à 500,000 libras próximamente. De un tafetan deble de oro y plata conocido con el nombre de sunerimportábanse el valor de 300,000 libras, 100,000 en tafetanes estampados de Aviñon y de Castres, y otro tanto cási en quincalla y mercería. Conducian tambien los galeones picotes de lana fabricados en Lila por cerca de 900,000 libras, y paños de Languedoc, de que se surtian los pobres, por valor de 750,000.»

El valor de todos estos productos aumenta considerablemente, si consideramos que en la relacion del conde de Rebenac, de donde hemes tomado estas cifras, están valuadas las mercancías al precio que tenian en España y Francia, y nó al que se vendian en América.

Pero no eran los franceses los únicos que importaban mercaderías en España y en sus colonias: más ó menos, beneficiaban este lucrativo comercio las demás Potencias

Los holandeses despachaban por conducto de los negociantes de Cádiz y Sevilla lienzes de Brabante, que servian para el consumo de la gente pobre, cuyo consumo su bia á 300,000 libras, y 200,000 en otros lienzos de algodon que se empleaban para forros. En telas de Leyde, propias para tocas y mantillas, consumianse en la América del Sur cerca de 100,000 libras, no siendo menos buscados los paños de Hólanda, que los galeones llevaban por más

de 400,000. Abastecian asimismo los holandeses á las cotonias españolas de sargas, sombreros de Breda, cameloles de todas clases por más de 900,000 libras; hilo blanço por 200,000; utensilios de cobre por cerca de 300,000; espacerías, en especial clavo y cauela, importe de 750,000, y brocados de oro y plata por más de 1.000,000.

Despachaban los ingleses por su parte, con especialidad las telas conecidas con el nombre de bayetas, la cantidad respetable de 1.400,000 libras; estameñas que habian llegado á sustituir á las sargas de Amiens y los tejides de Montauban, y que empleaban en sus vestidos las clases medias, embarcabanso para la América del Sur por valor de 420,000 libras. Vendíanse además en aquellos mercados en medias de seda y lana 350,000 libras. De unas telas de lana, conocidas con el nombre de sempiternas, á causa de su gran duracion, salían en los galcones por valor de 200,000 libras; siendo tambien solicitados otros tejidos de lana. menos finos, que se llamaban sempiternillas, de las que se consumian hasta 150,000 libras. Los paños ingleses eran tambien muy apreciados, remitiéndose á la América del Sur por valor de 200,000 libras, dando al propio tiempo salida á grandes cantidades de telas de algodon de la India, teñidas en Inglaterra, y que conducian los galeones en equivalencia de 150,000. Para el consumo de las iglesias y conventos que se propagaron escesivamente en ambas Américas, hasta el punto de alarmar al Gobierno español el gran valor de los bienes del clero, despachaban los ingleses por valor de más de 2.000,000 de libras.

Los comerciantes de Hamburgo esplotaban tambien el comercio de América, principalmente con sus lienzos Llamados pletillas, que importaban hasta la suma considerable de 900,000 libras para la América del Sur. Igualmente realizaban grandes productos cen los lienzos denominados bocadillos, otros más ordinarios de Westfalia y Silesia, creas de Alemania, utensilios de cobre y otros varios artículos.

Finalmente, tambien los genoveses espendian telas de uzo y plata, por valor de 4.000,000 de libras; en terciquelos de varias clases, 300,000; en encajes de plata y ero, igual cantidad; en hilos de los mismos metales, 160,000; en sedas torcidas de Génova, de Nápoles y de Calabria, 800,000; en listonería; 1.500,000. En medias de las fábricas de Milan, Mesina y Nápeles, 900,000; y por último, en papel de fábrica genovesa, por valor de 500,000 libras.

Vemos, pues, por esta sucinta relacion, que todas las naciones de Europa concurrian á abastecer nuestras poseciones de la América del Sur, no siendo menores las cifras que realizaban de los géneros espendidos en la del Norte, y que no consignamos aqui por no separarnos demasiado de nuestro propósito. Fáltanos ahora, para que podamos establecer las comparaciones necesarias, y para comprender la marcha é indole de este comercio, tan solfcitado de todas las naciones por los inmensos rendimientos que proporcionaba, consignar tambien los artículos de procedencia española que se importaban en los galeones.

Consistian estos principalmente en paños de las pocas fábricas que entonces existian en España, especialmente los de Segovia: hierros y utensilios fabricados en las provincias Vascongadas; sedas de Toledo, y más particularmente en producciones agrícolas, tales como pasas, aceite, vino, aguardiente, trigos: todo lo cual apenas ascendia á 3 ó 4.000.000 de libras.

De estos datos, podemos deducir el siguiente aserto: que sin hacer mérito de las mercaderias de contrabando directo, y refiriéndonos solo á las que eran esportadas por la flota y por los galeones á fines del siglo XVII, es decir, durante el reinado de Cárlos II, el comercio de las Indias no estaba ya en manos de los españoles; mucho más si consideramos que estaban establecidos en España más de 160,000 estranjeros, que se dedicaban con especialidad al comercio de América, hasta el punto que de los 54 millenes de libras en que puede calcularse la importacion anual de América por aquel tiempo, solo los estranjeros realizaban muy cerca de les 50.

Hasta este deplorable estado habia conducido la politica antinacional de la dinastía austriaca el comercio de las Indias, que esplotado con inteligencia, hubiera elevade la nacion española á una altura que cási no se puede concebir, con gran beneficio de las colonias.

La casa de Borbon, desde su establecimiento, y sobre todo, desde que la larga guerra de sucesion la dejó en libertad de obrar y conparse de las colonias, so dedicó algun

tanto al desarrollo de nuestra industria, que era lo unico que podia reanimar el comercio. La poblacion de España, al concluirse la guerra que colocó en el trono de Isabel I al nieto de Luis XIV, estaba reducida á poco más de 5.000,000 de habitantes. Juzguese per esto los inmensos desiertos que habria aun en nuestra pátria, que necesitaba más de ser colonizada, que de ocuparse en la colonizacion de otras comarcas.

Estas circunstancias hacian que las medidas que se tomaban, no pudiesen producir verdaderos resultados, á pesar de las buenas intenciones que las dictaban. En tiempo de Cárlos III, eran tantos los abusos que se habian introducido en todos los ramos de la administracion de América, era tal la venalidad de los funcionarios públices que desempeñaban cargos en el Nuevo Mundo, que la necesidad de sérias reformas se hacía sentir por todos. Con este motivo, se dispuso el envío de un visitador de Indias, que se ocupase en estirpar los abusos más considerables. el establecimiento de un sistema regular de correos, que diese mayor comodidad a las comunicaciones, y en lo que se refiere al comercio, la cesacion del monopolio de Cádiz, por medio de la habilitacion de varios puertos de la Península para aquel comercio. La ventaja de estas medidas se conoció inmediatamente, tanto por lo que acrecieron al poco tiempo, sin gravámen de los pueblos, las rentas del Real Erario, como por el desarrollo que el comercio adquirió y el gran número de buques españoles que salieron para las colonias de los puertos nuevamente habilitados.

En cuanto a la industria del Rio de la Plata, se comprendera su estado, al considerar que estaba riguresamente prehibida la fabricación de artefactos y manufacturas, que pudiesen enviarse de la metropoli, por lo cual unicamente se toleraban aquellas menos importantes que no pudiesen dañar á las fábricas españolas (1).

Siempre hubiera sido arbitraria la conducta del Gobierno español al prohibir la práctica de la industria, que al mismo tiempo que ilustra á los pueblos, proporcionándoles gran enseñanza, desarrolla en ellos una gran fuente de

<sup>(1)</sup> Hasta fines del sigle XVIII no se estableció la primera alfarería en Buenos-Aires.

vida y moralidad al hacerlos aptos para el trabajo; pere esta conducta es mucho más censurable si consideramos que al poco tiempo de descubiertas las Américas no podíamos subvenir á nuestras necesidades, teniendo que recurrir á las fábricas estranjeras.

De esta suerte, en vez de favorecernos á nosotros mismos, trabajábamos para el enriquecimiento de las demás naciones de Europa, que más ó menos, recojian las ventajas de nuestras colonias, quedándonos á nosotros la gloria

efimera de su conquista y posesion.

Las únicas provincias que se dedicaban algun tanto á la industria, eran las Misiones jesuíticas. Es cierto que en éllas solo se establecieren aquellas que tendian á la satisfaccion de las certas necesidades de los índies, pero tambien se empezaren á plantear otras de más censideracion y prepias para la satisfaccion de necesidades más refinadas. Estas no llegaren nunca á gran altura por la espulsion de los jesuitas, y el ningun cuidade que puso el Gobierno en sustituir la direccion de la Compañía por esta tan inteligente, aunque dirijida á mejor fia. Da los productos de estas industrias, despues de surtidas las Misiones, espendíanse en el Brasil y en las demás colonias el resto, paes merced al alto influjo que ejercia en tedas partes la Compañía, siempre fué tolerado este tráfico.

Es verdad que estos productos, que consistian en su mayor parte en groceras telas de algodon, propias únicamente para el vestido de las clases menes acompdadas, no podian dañar en gran manera al comercio ouropeo, mucho más que en cambio tenian que; surtirse los jesuitas de muebles y utensilies, aperos de labranza para el cultivo de los campos de la reduccion, así e umo tambies de los géneros de lujo que empleaban en aus colegios y en los ornamentos de los templos, alhajados con gran suntuosidad, en le que se invextia gran perte de los productos de las Misiones (1).

<sup>(1)</sup> Azara, descripcion e historia del Paraguay, etc., tumo r.

## CAPITULO XXIII.

. .

and the second of the second of the second

i 1995. – Paris Salas da ir 1900. julius puritinas paris paris. Pringuis Paris I da ir salas da paris paris I da ir salas paris paris paris paris ir salas da ir salas paris p

الورادة فالمارية والإنبيات الطالم

في عيل المنافي بيادات

Walter Brown Brown and Austra

metado de la agricultura y ganaderia del Rio de la Plata á vines del siglo xviii.

and the professional terms of the contract of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Poblaban los indios Guaranis la mayor parte del territorio del Plata, al aparecimiento de los españoles en aquellas comarcas. Interpolados con los Guaranis, vivian multitud de tribus, aiguna de las cuales, á semejanza de estos, se dedicaban al cultivo de la tierra, y por lo tante moraban en habitaciones fijas. Otras por el contrario, lle vaban una vida más ó menos errante y nómada, alimentándose de la pesca y de la casa.

Los Guaranis eran de todos aquellos pueblos, aun de los que se dedicaban a los trabajos agrícolas, los de vida más civilizada, pues estaban establecidos en tolderías ó pueblos compuestos de greseras chozas de barro y ramas, cultivando al pròpio tiempo (con instrumentos muy imperfectes, formados solo de madera endurecida, pues no conocian el uso del hierro), algunos frutos que bastaban a su frugal alimento, tales como la mandioca, el maiz, el manú y otros varies. De ellos se surtieron con frecuencia los primeros españoles en las necesidades y apuros que de bastimentos esperimentaban en aquellas vastas seledades, le que prueba que su agricultura, si no habia llegado á adquirir un gran desarrello, bastaba, no obstante, para la satisfaccion de sus necesidades, y ofrecia ade-

Digitized by Google

más un sobrante que cambiaban por algunes productos de la industria europea.

Al fundarse las primeras ciudades españolas en aquellas cemarcas, frecuentemente en territorio ocupade por índios. Guaranis, concurrian los comarcanos al abastecimiento de la plaza, cambiando sus productos por objetos manufacturados, y por baratijas á que se mostraban en esceso aficionados, como nos lo prueba de un modo irrecusable: la tarifa que Domingo Martines de Irala estableció para reglamentar estos cambios.

Al reducirse los índios á la sujecion de los españoles, formando encomiendas, siguieron cultivándose los productos del país, aunque con más inteligencia y en mayor escala, hasta que introducióndose poco á poco las semillas europeas, y proveyéndose á los índios de aperos de labranza importados de España, se mejoró algun tanto el cultivo.

Ninguno de los países de América era tan a proposito para el cultivo de les productos europeos, como el territorió que después formó el vircinato de Buenes-Aires, como lo dió a conocer el gran desarrollo que adquirió el naranjo en el Paraguay, los cereales en las llazuras de Buenes-Aires y la banda oriental, y la vid en los pueblos situados en las faldas orientales de la cerdillara do les Andes.

El trige, que no es prepio de la sona tórrida, cultivase en los países situados más al Sur, con especialidad en los campos de Montevideo y Buenos-Aires, produciendo en las primeras de estas comarcas, como término medio, el doce por uno, y elevándose esta cifra en la orilla derecha del Plata hasta el diez y seis. Este trigo, de grano en general más pequeño que el de España, produce, no obstante, un pan de escelente calidad; siendo notable, particularmente, en todo el valle de Móron y en la llamada Costa de San Isidro. Las cantidades de trige que los campos cultivados de Buenos-Aires producian, ascendia por término medio á 219,300 fanegas auuales, de las cuales 70,000 se consumian en la ciudad, y el resto se espendia en el Paraguay, Montevideo, Habana, Brasil é isla de San Mauricio.

En el Paraguay, situado en su mayor parte en el tró

pico, no podia prosperar el trio nue se hacia un passiam del mais y de la mandioca, de nue se hacia un passiam del mais y de la mandioca, de neces pobres. A neciar para el mantenimiento de las cumarcallo principios del siglo XVII habia adquiride gran de en las comercas advacentes a la Asuncion la vid, hasse el punto de existir dos millones de Urdes, surtiendo, con lo que en el país no se consumia, las ciudades de Buenosa Aires y Mantevidos, como asimismo los demás establecimientos situados en ambas orillas del Rio de la Plata. A principiam de este sigle, de tode este cultivo solo queda ban, como tristes representantes, alguna que otra parra.

Tan selo en el territorio de Mendoza y de San Juan no abandonaren por completo este artículo, del que se espertaban anualmente para Buenos-Aires y Montevideo, 7,400 barriles de vino y 4,000 de aguardiente.

Gran porvenir ofrecia para la riqueta de aquel pals, el cultivo de estas especies; pero las restricciones del Gobierno español, prehibiendo el cultivo delacliva y de la vid en América, escépto en los países que por su escesivo aleja; miento de la metrópoli no podian recibirlos de ella, corto de rais estos ramos tan productivos de agricultura.

Entences tavieron que dedigarse especialmente à la agricultura del pais, y algun tanto à los cercales que ne e habian prehibido, en lo que los encomenderos realiza- sron pingües rendimientos. La propagacion de la vid, que tan buenos resultados premetia, redujose solamente à lo necesario para surtir las provincias del Perú, pues su espertacien para otros puntos de América estaba rigurosamente prohibida.

La escasca de gentunicaciones quitaba el valor a estos productos, y la agricultura quedaba reducida a muy estrechos límites, como lo demuestra el estado en que estaba el Paraguay a fines del siglo XVIII, eu que los campesinos usaban los omépistos de vaca por asadas (1).

<sup>(1)</sup> did squi como se espuesa Azara en una Memoria sobre el estado nural del Rio de la Plata;

<sup>«</sup>Si se cree haber favorecido a los pastores, suponiendo que todo el procreo dá cuero, sebo, etc..., no es poca la gracia que ago a fos labradores concediendo que sua tierras producen el doble, que sean de igual trabajo y que usen los mismos instrumentos; pues nadie ignora que un jornalero en España vale más que tres aqui, donde las instrumentos son imperfectos y escasos, y en el Paraguay no usan el fierro para la labor, sino los emóplatos de vaca por aradas.»

El desarrolle de la agricultura de un nueble, depende principalmente de la poblacion, pues es siempre más floreciente en los países más poblados. Los inmensos territories que formaban el vireinato de Buenes-Aires, tenian todo lo más de dece á catorce habitantes por legua cuadrada; así no debe sorprendernos que la mayor parte del país permaneciese completamente inculto, y que espacies mucho más censiderables que algunos reinos de Europa, no fuesen hollados por planta humana.

· Solo el pequeño espacio que rodenha las ciudades, que podian ofrecer una salida á les productes del campo, y las omiendas, se dedicaba á les trabajos agricolas, queinmensas soleda des enbiertas de salvajes gramineas dando . . . . impenetrables bosques, que servian de refugio à las fieras y que buscaban en ellos un abrigo.

mas españolas y agaban inmensos rebaños de ganado.
En estas llanuras agaban inmensos rebaños de ganado caballar y vacuno, que se ha bia propagado de una manera asombrosa, al poco tiempo de la conquista y estableci-

miento de los españoles en aque! pais.

Deducese de todas las noticias y tra diciones, y de varios documentos que en los archivos se en cuentran, que al principio del siglo XVIII estaban las Pampa. de Buenos-Aires, é sea el terreno comprendido entre esta ciudad y el Rio Negro, tan llenas de ganado cimarron, que no cabiendo en tan estensos límites, se estendia hácia los te. "ritorios de Chile, Mendoza, Córdoba y Santa Fé. Hasta 178. existis todo el ganado que podian mantener los campos del N., desde el Rio de la Plata al de Tybicuary, en una estension de cerca de cuarenta y dos mil leguas cuadradas. Estande calculado que cada legua cuadrada puede sostener desahogadamente dos mil quinientas reses vacu~ nas, resulta que el número de ganados que poblaba esta comarca era, por lo menos, de cuarenta y ocho millones, aun haciendo un cincuenta por ciento de rebaja, por lo que puede tener de escesivo este cálculo.

. Aunque este aserte presenté grandes caractères de incertidumbre, el no haber estraccion alguna de cueros y sebo, pues estaba prohibido terminantemente con Europa, debe reducirle à más estrechos limites, teniendo en cuenta que à fines del siglo XVIII no existian en aquellos paises,

Digitized by Google

segun los más prudentes cálcules, más que cerca de sisté millones; y que jamás hubo poblacion en estas comarcas capaz de consumir un procreo anual de cerca de veinte millones de cabezas que aquellos numerosísimos ganados debian producir. Y aunque quisiera achacares la esportacion que pudo hacerse desde que las ordenanzas de Cárlos III, impregnadas ya de un sentido más ilustrado y liberal, derogaron las leyes represivas, que prohibian la estraccion, el número mayor de esportaciones anuales hasta fines del siglo XVIII, jamás escedió de ochocientos mil cueros.

No obstante, estas últimas circumstancias no nos harán tampoco reducir demasiado el número de cabezas de ganado cimarron, pues concurrieren algunas causas á esterminar en parte esta riqueza, mayor que cuantas minas de metales préciosos la podrían ofrecer.

Para esto es menester tener en cuenta, que los indios habitadores de la cordillera de los Andes, recorrian repetidas veces al año aquellas llanuras, recojiendo grandes partidas que luego vendian en Chile, en donde el ganado vacuno escaseaba algun tanto. Por otra parte, los vecinos de Mendoza, Santa Fé, Tucuman y los mismos de Buenos-Aires, dirijian tambien sus espediciones á las Pampas para proveerse de lo inecesario, como asimismo los indios de Yapeyu y San Miguel. Para esta persecucion, que tenia por objeto solo proveerse de cueros y sebo, escojian la época de la primavera (setiembre), precisamente cuando los nuevos procreos, todavía recien nacidos, no podian seguir á sus madres en tan largas correrías, que duraban por lo menos custro meses, y que producian además muchos abortos. Convendremos en que esta perniciosa costumbre debia contribuir en gran manera, á disminuir de un mode considerable el procreo, y aun á esterminar el ganado. La misma abundancia hacía que se considerase en poce aquella riqueza, hasta el estremo, que cada individuo mataba cada dia por lo menos para su alimento dos vacas, para regalarse con los terneros, nonnatos, pues se desdeñaba otra clase de carne.

Espendianse los cueros y el sebo en gran parte al Brasil, ocupandose tambien los portugueses en estas espediciones; y no necesitamos decir, que el destrozo causado por nues-

tros eternos enemiges de las colonias, sería aún más considerable. No se contentaban solo con el beneficio de los cueros y sebo, que hacian en cantidad considerable, sino que tambien llenaban las provincias fronterizas de ganados, especialmente la de Rio Grande, en la que no tardó en desarrollarse, gracias á estas prevenciones, la industria de la salazon y charqueo de las carnes en gran escala.

Estas consideraciones, temadas tedas de escritores del siglo XVIII, demuestran la gran cantidad de ganados que existia en el Rio de la Plata, y las inmensas ventajas que podrian sacarse de ellos per medio de una esplotacion bien entendida, sin disminuir el procreo, sino desarrellándole cada vez más en mayor escala.

Las leyes severas que prohibian la estraccion de los cueres, sebo, cecina, astas, etc., de que se hubiera podido surtir no solo á Eurepa, sino á las demás comarcas de América, aminoraban en gran manera el valor de aquellos rebaños, haciendo cási inútil tanta riqueza. Los portugueses aprovechárense del contacto y lucha que les lanzaba con frecuencia en nuestras posesiones, para surtir las suyas del ganado que no sabiamos esplotar de un medo conveniente y util.

Los reglamentos establecidos per Cárlos III, ne tardaron en producir los resultados favorables que de un sistema de libertad bien entendida se desprenden, probándonoslo, más que todo, el que á fines del siglo pasado, escedia de seis millones el número de cabezas de ganado, que se habian amansado y que se pastoreaban en las estancias.

La industria más productiva para un país es siempre, sin género alguno de duda, el cultivo y desarrollo de las producciones que tengan más analogía con el suelo, género de vida de sus habitantes, poblacion relativa y demás circunstancias particulares en que se encuentre.

Ahora bien; en el vireinato de Buenos-Aires, la poca poblacion, la espresa prohibicion del comercio esterior, la dificultad de las comunicaciones, las mismas costumbres é inclinaciones de los habitantes, hacían preferible el ejercicio del pastoreo al de la agricultura. Esto se deduce de los cálculos más autorizados, y con especialidad de las prudentes reflexiones que acerca del estado rural del Rio

de la Plata se encuentran en una Memoria de den Félin de Azara, que entre otras cosas dice lo siguiente:

«Se sabé que un labrador en España puede enidar de un terreno que preduzes en são y medio cincuenta fanegas de trigo, que hacen veintitres y un cuarto de Bucnos-Aires. Suponiendo ahora que las tierras del Rio de la Plata producen al doble, podrá el mismo labrador recojer cuarenta y seis fanegas y media del pais, y si sen once, cosecharán quinientas once y media, que computadas á tres pesos, valen mil quinientos treinta y cuatro y medio, y consideradas como alimento, podrán mantener un sño doscientas diez y seis personas, pues se sabe por prelijas observaciones, que consume cada una al año cince y dos undécimos fanegas de Custilla, ó dos y nueve vigésimosquintos de Buenos-Aires. Esto se entiende cuando se como el pan con otras cosas, pues comiéndolo selo, dicho trigo solo alimentará á la mitad, esto es, á ciento ocho. Se sabé tambien por esperiencia, que una estancia de dies mil cabezas de ganado vacuno, procrea en el Rio de la Plata tres mil animales, y que bastan para su cuidade un sapataz y diez peones, esto es, las mismas once personas. Regulase el cuero, carne, sebo, grasa y astas, en catorce reales, y sera el valor de dicho procreo, cinco mil doscientos cincuenta pesos. En cuanto á la calidad de alimento, suponiendo que una res baste para sesenta personas que no coman otra cosa, en un dia producirán las tres mil del procreo, cuatrocientas noventa y tres raciones anuales, y además tres mil cueres, sebo, etc., que valen más de otros tantos pesos.

paresulta, pues, cotejando los productos, que vendides a plata aventaja el de los once pastores en tres mil setecientos quince pesos, y que considerados como alimentos, tambien da el de los pastores trescientas ochenta y cinco raciónes más, con la añadidura de más de tres mil peses por los cueros, etc. No se tiene en cuenta la mayor estensien de tierra que necesitan los ganados, porque sobran y están baldías...

Magreguese que produciendo el trigo y cualquier otro fruto de labor con igualdad en los campos del Rio de la Plata, no pueden ser comerciales sino llavandolos facra, y no a Europa, perque no les puede tener cuenta, ni tampocó el sembrarle á cuarenta ó cincuenta leguas del embarcadero, porque los portes escederian al principal, le que no sucede con los cueros y sebo. Aun si se quiere fomentar la labor, repugna tanto á estas gentes, que con . dificultad se encuentran segadores por ningun precio, cuando, al contrario, no faltan jornaleros de buena voluntad para las estancias, ni salida ventajosa á los productos del pastoreo. La inclinacion que se vé tomar al comun de las gentes, suele indicar lo que conviene al país. Si á este acomodase la agricultura, veriamos que sus habitantes se reunirian naturalmente en poblaciones, cultivando sus contornos; y no sucede así, sino que toda la gente campesina está desparramada en sus estancias, por haber conocido que esto le dá mayor utilidad con el mismo, y aun menes trabaje. Este desparrame general no tiene otra escepcion que la de las pocas ciudades, por estar en puertos, y la de los pueblos de índios, que están concentrados por fuerza.»

Contienen estas reflexiones el verdadero estado del Rio de la Plata á fines del pasado siglo, de las necesidades de sus moradores, y del sistema que debia haberse seguido para el fomento y desarrollo de la riqueza pecuaria. Esta riqueza hubiera atraido poblacion, con ella se hubiera aumentado más la agricultura en estas comarcas, y con la agricultura, primera piedra en que descansa la cultura de un pueble, se hubiera desenvuelto de un modo prodigioso la civilizacion argentina.

No obstante, las únicas providencias que se tomaron por les Gobiernos españoles, que nunca se elevaron á la altura que su mision de educadores de un Mundo Nuevo les imponia, fueron alguna más libertad en el comercio, con el cual creció algun tanto la esportacion, elevándose á la cifra de 800,000 cueros al año, hasta los primeros del presente siglo.

Estas medidas debieron acompañarse de otras, para que produjeran verdaderos resultades: dirijidas especialmente á favorecer la inmigracion europea y lal repartimiento gratuito de las tierras baldías, que podrian en breve convertirse en establecimientos agrícolas, ó en numerosas y productivas estancias. Sin embargo, no querian escucharse los coasejos que dictaba en alta voz el simple exámen

de las circunstancias en que el país se encontraba, y se preceguia la perniciosa coatumbre de vender en Buenos Aires los terrenes sobrantes, y que solo esperaban pobladeres para producir grandes riquezas, de que hubiera sacado no poca ventaja el Erario. Todavía más que el dinero que las tierras costaban, perjudicaba en gran manera las largas dilaciones que para su adquisicion se esperimentaban, y que solian llegar hasta seis años, y la cantidad escesiva á que subian los derechos de la curia, que regularmente no bajaban de mil pesos.

Todo contribuia, a pesar del poco coste de las tierras, A que no nudieran comprarlas más que las personas ricas, y que costando los mismos derechos la adquisicion de las grandes y pequeñas suertes, estos, para no ser tan vejados per un sistema tan perjudicial de administracion, que solo favorecia á un corto número de individuos, adquirian inmensos territorios que alquilaban á su vez á los menos acomodados, con perjuicio de estos ultimos, que so yeian obligados en su trabajo á dejar la mayor parte de las utilidades á los propietarios de las tierras.

El estímulo que da la posesion de los terrenos cultivados y que produce tan grandes resultados y ventajas, faltaba á consecuencia de estos abusos á que no se sabia ó no se queria poner pronto y eficaz remedio. De esta suerte, la agricultura decaia cada vez mas, y la industria pequaria, que se encontraba en las mas ventajosas condicio-

nes, languidecia en vez de desarrollarse.

Solo un remedio hubiera bastado para cambiar la faz del país y hacerle el más feliz y rico de la América del Spr; pero absurdas preocupaciones eco ómicas detenian a los Gobiernos españoles, que apenas se cuidaban de estos abusos, si es que no estaban interesados en sostenerlos.

La omnimoda libertad de la esportacion de los productos; el repartimiente gratuito de terrenos en cantidad suficiente para formar estancias de regular estension, con la facultad de poseer todo el ganado alzado que pudiesen estos nuevos ganaderos amansar, hubiera elevado la cifra de los ganados mansos de un modo considerable, la esportacion hubiera adquirido mas importancia y desarrollo, estendiéndose la poblacion, especialmente en la

Digitized by Google

britts oriental, sponiendo de esta sucrie un dique de les Invasiones de los portugueses:(1):

No cran mence los tuistes resultados que de esta forma oneresa de repartir la propiedad se desprendian, figurando en primer término, los muchísimos campos que estaban completamente desiertos y abandonados, hasta el estremo de nobescer la ciudad de Buenes-Aires á fines del siglo XVIII, más tieras que las repartidas por su fundador Garay.

No se tenia en cuenta lo mucho que se perjedicaba al mismo tiempo al Erazio con semejantes medidas, pues el terreno baldio nada producia, y puesto en venta, era casi insignificante el rendimiento que el Tesore adquirja; al par que, conferido en sucrtes suficientes para el establecimiento de estancias, se creaban gran número de propietarios; que al mismo tiempo que aumentaban da poblacion acomodada, y con ella el bienestar general del país, prometian grande acrecentamiento a las rentas públicas.

Sucedia con frecuencia que cansados los pretendientes

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Veamos las formalidades que se exijian para la adeulsicion de terrenos, y à lo que ascendian comunmente las costas:

<sup>«</sup>La ley exije que el que quiera un campo le pida á Buenes-Aires. Alli le cuesta cincuenta y tres pesos, con la vista fis-cal y escribanía, el primer decreto, que se reduce a nombrar un juez que vaya a reconocer el terreno, y un agrimensor para medirle, cada uno con la dicta de un peso por legua y cuatro por dia. Además, practicos para tasarlo, la conducción y alimento, todo á espensas del pretendiente, quien gasta mucho porque las distancias son muy largas. Vueltos a la capital, se pone el campo á pública subasta con treinta pregones tien inutiles, porque nadie ha viste ni sabe le que se vende. En este, en cinco vistas fiscales y formalidades, se pasan a lo menos dos años y a veces seis y oche, resultando que cuanto más se ha ofrecido al Erario, ha sido veinte pesos, y á veces ni dos por legua cuadrada; aunque en realidad cuestan al interesado muchos ce tenares las formalidades y derechos, sin contar las perjudicialisimas demoras. Solo las actuaciones del esc ibano, se acercan á cuatrocientos pesos: de mode, que ninguno sin grande caudal, puede entablar se-mejante pretension, siendo este tan positivo, que no hay ejemplar de haber pretendido merced, quien tenga menos de diez inil cabezas de ganado ó mucho dinero. Y como los costos sean casi lo mismo, por poco que por mucho, resulta que los ricos piden muchísimo para recompensarios, y que no lo pueblen, sino que lo dejen baldío para irlo arrendando ó vendiendo con sacrificio de los pobres.» (Azara, Memoria rural del Rie de la Plata.)

de tierras de las largas dilaciones que su compra ofrecia; ó ne contando con los suficientes recursos, entraban en posesion de ellas, solo con la simple denuncia ó con el primer decreto, sin esperar á la prosecucion y cumplimiento de todos los trámites: hechos que demuestran que siempre se buscan los medios para eludir las leyes, cuande estas, en vez de conspirar al bien comun, son solo trabas que perjudican al desarrollo de la riqueza. En el Paraguay, donde siempre se concedieron las tierras sin proceder á tantas formalidades, era distinta la fisonomía del país, que se hallaba cubierto de productivas estancias y de campos cultivados, si bien no con la perfeccion que sería de desear.

Vemos, por las precedentes consideraciones, lo poco que para el adelantamiento de nuestras colonias del Plata se trabajaba, los incalificables abusos que se toleraban, las trabas á que se sujetaba la propiedad. Las consecuencias de estas premisas no se harian esperar largo tiempo. En efecto, la despoblacion de gran parte de la banda oriental, con especialidad la frontera del Brasil, facilitaba á los portugueses la usurpacion sucesiva de nuestro territorio, cuya utilidad é importancia comprendian, por la gran riqueza pecuaria que encerraba. Para censeguir sus miras invasoras, despoblaron en gran parte los portugueses las islas de la Madera y Santa Catalina, en parte la costa del Brasil y la provincia de San Pablo, conduciendo á sus moradores á establecerse en las fronteras del Rio de la Plata, desde donde sin cesar nos molestaban.

A estas incursiones no poniamos otra oposicion más que el valor de nuestros soldados, valor estéril contra esta sistemática resolucion del Gobierno portugués, y nuestra debilidad é impericia diplomática.

Lo que nuestros soldados conquistaban derramando su preciosa sangre, con una heroicidad sin ejemplo en los fastos de las colonias, no habian de sostenerlo perpétuamente, y tan pronto como se abandoraba era ofra vez recuperado por les portugueses. Eso, sin contar con le que lastimaban nuestros intereses los tratados y transacciones diplomáticas.

La prohibicion de esportar al Brasil el ganado caballar, asual y mular, muy buscado por los portugueses, pues escaseaba en su país, y era de primera necesidad para la esplotación de sus minas y cenducción de los productos á los puertos; nos privaba además
de un medio de realizar un producto segure, que no
bajaria de cuatrocientos mil pesos anuales; mucho más
si consideramos que siendo grande la necesidad que sentian los portugueses de estos animales, se veian en la
necesidad de proporcionárselos, arrebatándonos los por
sorpresa, cuando se hubiera podido hacer con ellos
una copiosa sangría á las minas del Brasil, proporcionando al propio tiempo, un nuevo medio de fomentar la agricultura del vireinato de Buenos-Aires, con el
libre cambio de les productos con los países limítrofe.

Sábias y acertadaz providencias, nacidas del conocimiento exácto del país y de sus circunstancias, hubieran producido inmensas ventajas en un territorio tan espléndidamente dotado por la Providencia. Con el desarrollo de la industria pecuaria, hubiera nacido la de la manteca y queso, ramo no poco importanto, si se atiende á que la esquisita calida | de los pastos, la hubiera, con alguna inteligencia, elevado á un Igrado que podria competir con ventaja, con las fábricas europeas, que ejercen su industría con menos recursos.

No debemos pasar en silencio al esponer el estado agricola del vireinato de Buenos-Aires un ramo, ya entonces importante, del cultivo del país, y que adquirió desde entonces gran importancia: nos referimos al maté ó yerba del Paraguay.

Críase este árbol, entre los demás de todos los bosques adyacentes á los rios Paraná, Uruguay, y en los afluentes del Paraguay, por la parte del Este, en todo el territerio comprendido entre los veinticuatro grados de latitud hasta las montañas del Brasil. Es próximamente de la misma altura y corpulencia del naranjo, escepto en los que sa benefician sus hejas, que no llegan á esa altura, pues lo impiden las podas que cada tres ó cuatro años les hacen sufrir, que es el tiempo que se calcula emplean las hojas en adquirir el desarrollo y sazon suficientes para su recoleccion y beneficio. Es una especie de láuro, ó por lo menos muy parecido, de hoja dentada, flores blancas, formando racimos en número de treinta ó cuarenta; es-

tas flores componense de cuatro pétalos, interpolados es otros tantos pístilos, semilla roja morada, sumamente parecida a los granos de pimienta.

Para beneficiar la yerba, cortan las ramas más tiernas, que chamuccan ligeramente; desprenden luego con suavidad las hojas, que tuestan y desmenuzan hasta cierto punto, cuidando mucho que no se reduzcan á polvo muy menudo. En este estado la sujetan á una moderada presión, por cierto tiempo, para quitarla el mal sabor que tendría recien cojida.

Hacese de esta yerba un gran consumo en aquellos parses, que cada vez vá en aumento, esportándose ya en el
siglo XVIII una gran cantidad al Potosí, Quito, Chile y
el Perú, hasta el punto que no habiendo pasado la estraccion que de ella se hizo hasta 1726 de 12,500 quintales,
habíase elevado al número de 500,000 en 1798. Hoy este
consumo se ha aumentado de un modo considerable.

Los jesuitas no descuidaren el cultivo de tan buscado producto, haciendo gran plantación de el en sus Misiones, beneficiando esta yerba con gran cuidado y esmero, dividiendo las clases de ella en dos, esto es, fuerte y suave, segun la sazon en que esté cojida y tostada.

Cultivase tambien el tabaco desde les veintiaueve grados de latitud hácia el Norte, pudiendo hasta fines del siglo pasado esportarse libremente, pagando los derechos de sisa y alcabala. Estos derechos ascendian á la cantidad respetable de sesenta mil pesos fuertes anuales, lo que dá una medida de la estension é importancia de este ramo de cultura. En 1779, estancóse el tabaco, y bien pronto decayó su cultivo, sin que el fisco realizase por eso más grandes ren limientos, sino que muy al contrario, se disminuyeron los anteriores, y se aumentaron los gastos de la administracion de esta renta, como no podia menos de suceder. Considerando que antes del año de 1779 se estraian del país hasta 15,000 quintales anuales, y que á fines del siglo, apenas se podian surtir los estanquillos del pais, que solo consumian 6,000, conoceremos los resultados de esta medida.

Un informe de la Junta consultiva de fortificaciones y defensa de Indias, nos presenta el estado del cultivo del tabace en el gobierno del Paraguay hácia los años de 1803.

En él consta, que para surtir los estanquillos del gobierno, era menester recurrir á la contrata con los particulares.

Por estas contratas, obligábanse cierto número de particulares, á venter á la renta, por lo menos veinticinco arrobas cada une, de buena calidad, para atender de esta manera al surtido del país; y como la penuria de la Hacienda era grande, por la poca cantidad de tabaco que se cultivaba desde su estancación, concedianse á estos particulares grandes exenciones, entre otras la de librar á sus hijes del servicio de las armas. Por este medio, además de los fraudes inherentes á este vicioso sistema, quedaban completamente exentos cerca de dos mil contratantes, sin contar á sus hijos, capataces y jornaleros, haciendo la contribucion de sangre más onerosa para los demás ciudadanos, y falfando á las reglas de la estricta equidad y justicia.

Cometianse en estas contratas grandes y repetidos abusos, resultando muchas puramente nominales, y sin otro objeto que alcanzar las exenciones á ellas anejas, pues los directores de la renta del tabaco, las distribuian sin órden ni medida, como un privilegio que podia proporcionarles medios de realizar su fortuna.

Estas y otras causas, que los limites a que nos vemos reducidos no nos permiten examinar, produjeron, come era consiguiente, la decadencia de este ramo de la agricultura, y suministran además una prueba práctica de los perjuicios que trae consigo el monopolio, aunque sea á favor de los Gobiernos.

at in the Source Source States, it is not been also also at let

a com Artista de la comercia del comercia del comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la com

La Company of the

## CAPITULO XXIV.

CONTRACTOR STATES

Poblacion.—Habitantes del campo.

T

INDIAS SALVAJES.

Les conquistadores, con muy cortas escepciones, solo consiguieron reducir y civilizar á los índios Guaranis. Las demás tríbus, menos numerosas, es verdad, pero compuestas de individuos dades casi todos á la vida salvaje, subsistian á fines del siglo XVIII; pero modificadas en gran parte por el forzose contacto de los europeos.

La larga lucha que con ellos habian sostenido, habíalos adiestrado, hacióndese más temibles, cuanto más duraba la contienda. Ya no atacaban como al principio a cara descubierta, sino tomando las más prolijas precauciones en sus correrías, que tenian por objeto robar y talar los campos cultivados, ú openerse á las fuerzas españolas que contra ellos se destacaban.

Los caballos les suministraba otra nueva arma que oponer á sus contrarios, mucho más si se tiene en cuenta la destreza que al poco tiempo adquirieron en su manejo.

Cuando se resolvian á ejecutar una espedicion contra sus eternos enemigos, ocultaban con esquisito esmero en lo más frondoso de sus impenetrables bosques, las mujeres, niños y ancianos, que podrian estorbarles en sus movimientos, y retardar la ejecucion de sus designios. Des-

Digitized by Google

tacaban à la distancia lo menos de seis leguas de su vanguardia, algunos esploradores (bomberes) bien montados y distribuidos à grandes distancias, para no presentar grupo alguno considerable que pudiera llamar la atención de los enemigos, pudiendo de esta suerte sorprenderlos à mansalva. Estos esploradores adelantábanse en medie de las mayores precauciones, echados sobre sus caballos, dejándoles comer y obrar á su antojo. Incrustábanse, por decirlo así, en el cuerpo de estos animales, con el desiguio de que si de lejos eran apercibidos por los españoles, los creyesen caballos solos que vagaban por la llanura. No usaban en sus corceles freno ni aparejo alguno, guiándolos tan solo en sus aceleradas marchas, por medio de una larga correa que les ataban à la mandíbula inferior y que les servia de rienda.

Su vista perspicaz sabe distinguir en la más ligera huclla las señales é indicios de los enemigos, y las más largas distancias no les ocultan la marcha que siguen. Sucedia con frecuencia que las tropas de españoles eran
seguidas sin saberlo, de los esploradores ó bomberos de
algunas tribus, que se apercibian de todos sus movimientos, intenciones y circunstancias, viéndose en la precisien,
para evitar de algun modo las consecuencias deplorables
de este espionaje, que se sabe se sufre sin verlo, à detenerse à la defensiva en sitio favorable durante el dia,
osupando la noche en la prosecucion del camino.

Al llegar a una ó dos leguas del objeto que intentan atesar, traban sus caballes, y poco menos que deslizándose por el suelo, ocultos por los pastos que cubren las praderas, á semejanza de otros tantos reptiles, se acercan los esploradores, para adquirir todas las noticias necesarias al mejor exito de su empresa. Si en estas peligresas esploraciones son descubiertos, emprenden la carrera con la velocidad del rayo, temando distinto camino del que conduce al grueso de la espedicion, con el objeto de no denunciar su rumbo. Cuando han logrado con toda felicidad cerciorarse de tedo, vuelven presurosos á enterar á sus tropas, y en vista de estas noticias, se resuelve la resuitada ó el ataque.

En este último caso, distribúyense en distintas secciones para atacar por diversos puntos al enemigo, adelántanse cautelosamente, hasta encontrarse próximos, y entonces se arrejan con impetu sobre los adversarios, tanzando salvajes gritos, solo comparables con los del tigre y del chacal de sus desiertos. Si a favor de las sombras de la noche, pues rara vezatacan por el día, han logrado sorprender algun campamento, estancia, grabja o aldea, matan y destrozan cuanto enchentran, escriptuando a las mujeres y a los niños de corta edad. Cada uno se apodera de los despojos que puede para formar su propio botin, pues no acostumbran repartir sus presas, reduciendo a la esclavitud a las mujeres y niños, que conducen a sus tolderias.

Recurren tambien a los ataques falsos, a las embescadas eportunas y finjidas retiradas, lo que unido a la maestría con que manejan sus caballos, hacen temibles sus acometidas. Retiranse logrado el primer golpe a su toldería, especie de pueblo formado de cabañas cublertas de pieles. Frecuentemente no usan vestido alguno, y solo en ando los frios son escesivos, emplean una que podríamos de mando los frios son escesivos, emplean una que podríamos de mando los frios son escesivos, emplean una que podríamos de las campesinos civilizados, lo usan para preservarse del calor o del frio; solo en lo más riguroso de las estaciones.

Esta mezcla de civilizacion y salvajismo, forma un estraño contraste, que choca tanto más, por el desaliño que
reina en todes sus fiábitos, pues jamas se lavan, saine
cuando el caler les obliga a sumerjirse en sus risse a albereas, reinando en sus tolderías, especies de conejeras, la
mayor sucledad y abandono.

Alimentanse en general de las vacas silvestres, que destroran groseramente, y despues de chamateur en asadores de madera grandes troros, les devoras con ansia.

Parecen desprovistos de toda pasion, é estan en elles tan poco desarrolladas, que en todos sus actos se neta la mayor flema y apatía, parecióndose a actomatas. Fatalmente aman, si puede darse el nombre de amor, á las re-uniones provocadas tan solo per el lasticto de propagaun cion innato en fodos los seres orgánicos: la amistad no tiene entre ellos ningun vínculo, pues jamás se unen dos

para ninguna distraccion o empresa, escepto para atacar, a los españoles. Su semblanto inalto able, no manifiesta las pasiones de que el animo se encuentra poseido. Su risa reduce a una mueca, y el mismo tono emplean para la alegría que para el dolor. El juego, el baile, el canto, la

musica, no son de ellos conocidos.

Algunas tribus, sin embargo, suelen adquirir varias costumbres de los pueblos civilizados, como sucede con los Pampas, que cuando están en paz con los habitantes de Buenos-Aires, penetran en la ciudad y afectan el traje de los campeilaos y pastores. Trafican con los toros y vacas salvajes que cazan en aquellas Ilanuras, y que venden en Chile, ó cambian por los objetos de primera necesidad ó por licores, á que se muestran muy aficionados. Desprecian, no obstante, la civilizacion, á pesar de aprovecharse de sus productos, y consideran al hombre civilizado como inferior á su condicion, que tienen por la más envidiable.

Todas estas diversas tribus distinguense entre si por varios rasgos distintivos, que sería largo enumerar; pero todas se asemejan por otros no menos característicos, Todas convienen, en la erueldad astravagante de sus duelos, en el uso del barbote (1) que afea sobre manera el : metro, en dar na enorme desarrollo a sus orejas que con frecuencia les descansan sobre los hombros, en la blancu-Tay persistencia de la dentadura, en el color de su rostre. y cabello espeso, fuerte, lacio y siempre negro, ojos más pequeños que les europeos y en la superioridad y perspiescia de su vista: violdo e esto en cuanto sá las cualidades Ssicas. Por lo que hace relacion á la parte moral, soporton con admirable constancia: sin la más requeña quejar los ma yoros dolores; divíaso que su sensibilidad era cási aula:/no conocen designaldad alguna de clases; mi aujecion, ni obediencia a ley ni precepto. Desconocen casi por completo las pasiones humanas, y para ellos el amor la amietad, la ambicion, la gloria, el heroismo, en una palabra, los más clevados móviles del hombre son tan solo frases vacias de sentido.

<sup>(1)</sup> El berbele consiste en una tabilita que colocan en la parte inferior de la boca, haciendo para este efecto una incilión en el lablo inferior que penetra hasta la raiz de les ientes.

Hasta fines del pasado siglo existian aun gran parte de las tríbus indígenas que poblaban el país en la época en que arribaron los primeros conquistadores (1). Estaban reducidas, es cierto, à un certo número de individuos que se ocultaban en la espesura de los bosques. Si hemes da creer á algunos historiadores, más que la guerra con los europeos, causaba su estincion la bárbara costumbre de algunas, en que las madres, con una crueldad que ni encontramos en les más fieros animales, mataban á sus hijos, conservando solo uno (2).

Manifiéstanse apegados en estremo á sus primitivos, usos, algunos estravagantes, y sin que sepan la razon de su existencia.

II.

MARITANTES DEL CAMPO. -- AGRICULTORES.

La poblacion del campo, compónese de toda clase de indivíduos: españoles, mestizos, mulatos. La agricultura, que como dejames indicade, habia tomado algun vuelo em un principio, fué bien pronto reducida á la nulidad, ya se causa de las perniciosas prohibiciones á que se vió sujeta; ya tambien per la disposicion particular y circunstancias que distinguen aquellas comarcas.

El trigo, el maiz, la mandioca, el tabace, el maté é yerba del Paraguay, y en algunas partes el vino, son les preductos que cen mejor éxito se cultivan por aquelles la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de

(2) Preferimos creer que este aserto sea hijo de la exageracion que con frecuencia se encuentra en los historiadores y viajeros, que muchas veces no narran lo que han visto, des le que han creide ver.

<sup>(1)</sup> Los historiadores de esta época todavía nos hablam somo existentes de los Charruas, Pampas, Ancas, Balchitas, Muliches, Jupis, Guayanás, Guasarapos, Cuatos, Orejones, Guanás, Albayas, Payaguás, Guaicurus, Lenguas, Guimagas, Mocobis, Abipones, Taraies, y otras varias que sería large saumerar. Todas estas tribus conservan su carácter primitivo, aunque algun tante medificade por el ejemple de la elvilización europea.

bradures. La poblacion no está reunida, sino por el contrario, desparramada por los campos, formando parroquias rurales con una iglesia, á la que pertenecen con frecuencia granjas distantes gran número de leguas.

A Esto producia, como no podia menos, la falta casi absoluta de toda práctica religiosa, hasta el punto de dilatar la época del bautismo por muchos (años; pero jamás omiten el enterrar les muertos en tierra sagrada. Para esta operacion, si la parroquia está lejos, colocan el cadaver en un caballo, sujetandolo con cuerdas y dos palos cruzados en forma de aspas, y así le conducen al cementerio; pero si la distancia es mayor, si acaso temen que se apodere la descomposicionidel cadáver, entonces disecan groseramente sus huesos, que meten en un saco y conducen á la parroquia para darles sepultura (1).

Sus habitaciones, desparramadas por la llanura, redueense á simples chozas de ramas y barro, con el techo de paja. Estas casas, no obstante su rusticidad, estan algo mejor fabricadas, limpias y aseadas entre los agricultores, que entre los que se dedican al pastoreo. Usan algunos muebles, que aquelles desconocen completamente, y se nota en ellos, mayor limpieza en el traje. Las comidas, que consisten casi selo en carne asada entre los pastores, adquieren ya mayor yariedad entre los que se dedican á la agricultura, pues emplean en ellas el pan de trigo, de maiz o de mandieca, las hortalizas y frutas, condimentan-. do la carne de distintos modes.

La poblacion agricola predomina en el Paraguay. dedicándose casi esclusivamente al cultivo del tabaco y del maté; pero en otras comarcas solo se dedican á esta vida los de menos recursos, que no pueden proveerse de le necesario para comprar una estancia y los ganados suficientes para hacerla producir.

Sin embargo, distinguense estos habitantes, en la dul-. aura de sus costumbres, mayor aseo en sus trajes y habi--taciones, y mayor instruccion, aunque esta es bien escasa. Bn la época á que nos referimos existia en cada parroquia

i (i) De este métode se valieron les soldades del valiente general Lavalle, para conducir sus restos ai alto Perú, sustrayéndolos de esta suerte, del encono de Rosas y sus parciales.

del Paraguay una escuela á donde concurrian los niños, muchos de los cuales tenian que recorrer dos ó tres leguas para llegar á ella, regresando por la neche á sus casas, sin otro alimento que algunas raices de mandioca asadas.

En estas escuelas, reducidas al mayor abandono, solo se enseñaba á leer, á escribir y algunas nocames de doctriba y moral cristiana; pero aunque imperfectas, no las habia en la mayor parte de las parroquias de Buenos-Aires, por cuya razon eran muy raros los agricultores que sabian leer, por la que vivian en la más completa ignorancia, aun de las más necesarias naciones al hombre civilizado. En cambio eran en estremo supersticioses, y con todos los demás vicios que la falta de toda educación desarrolla con frecuencia en el hombre.

per de tras comerce y la compara de comcada certa que momenta e **III.** de como como

Community of the State of

The reserve to be the second of the second of the

PASTORES -- GAUCHOS -- TETANCIAS.

El Gaucho es la verdadera representacion del pustor de aquellas comarcas, y presenta una fisonomia distinta de todos los demás individuos. La vida que ejercita, la libertad a que le acestumbran aquellas praderas estensas en donde vaga libremente a su capricho, sis sujecion a ley alguna, sin estar supeditado a ninguna autoridad, le imprimen un caracter peculiar que no podemos concettir, sino apreximadamente, los hombres que vivimos en el civilizado suelo de Europa.

Descendiente de los primitivos conquistadores, corriendo por sus venas además la sangre de las tribus indigenas (1), participa de los caractéres del salvaje y del hombre civilizado, presentando un conjunto lleno de contrastes, de contradicciones, de originalidad. Conserva, de los

<sup>(1)</sup> Yahemes indicado que les españeles se messiavon libremente con les indice, de que resulté una poblacion mestisa, declarada españela por les leyes.

primitivos españoles, el valor indemable, la repugnancia á todo trabajo manual, y de los índios la apatía y la inindiferencia en medio de los mas grandes deleres, la sed de independencia, la insubordinación completa y el espirita de igualdad. Vése continuament, arrastrado por un desco de movimiente, de vida, de locemotividad, hasta el punto de que, montado en su corcel, atraviesa grandes desieros, sin otro objeto que satisfacer la necesidad de vagar al acaso arrastrado por su impetuoso caballo.

Claro es que desdeña los trabajos pacificos y sedentarios de la agricultura, dedicandose al pastoreo, en donde puede satisfacer todas las exijencias de su carácter, todas las necesidades de su vida, casi noma a. Su habitacion es, pues, la estancia, trozo de tierra de dos leguas en cuadro próximamente, en donde se pastorea hasta treinta mil cabezas de ganade algunas veces. En el centro de las estancias elévase la habitacion del propietario y de su familia; a alguna distancia estáp situados los ranchos que sirven de habitacion a los Gauchos de la estancia.

Estos ranchos, especie de chozas de ramas y barro, aun más imperfectos que las de los agricultores, conservan muchos puntos de contacto con los toldos de los salvajes.

otra semejanza entre estos y los Gauches (1).

Su traba o consiste en el cuidado del ganade y en la matanza diaria de las reses necesarias para el consumo de los individuos de la estancia, ó para la industria de la salazon y charqueo. Desempeñan estas funciones con habilidad suma, descuartizando en pocos minutos una res, despues de arrançarla el cuero sin el más mínimo destrozo, que destruiria su valor de un modo considerable. La carne que no se consume en la estancia, reducese a fargas tiras, que se denominan tasajo o charque, de cuyo articulo se hace en la actualidad gran esportacion.

Por otra parte, los ganados ecupar poco á los Gauchos, que solo cuidan del darles salida muy de manaina. Cuando estos se han derramado por la estancia, se vull-

· · · · · · · · · · ·

Digitized by Google

resultantes de la mézda de las razas española, indian africantes de la mézda de las razas española, indian africantes hoy se he generalizado el medo de esta palabra vá española los habitantes del campo que se dedican al pasteres de de de la gandos en las estancias.

en á su rancho, en donde se ocupan en fumar ó en tomar el maté (1), hasta la hora de recojerlo.

Con frecuencia recurren a la pulperia (2) punto de reunion de los otros Gauchos de les contornos, en donde se satisface la necesidad del juego y del vino, que debe apoderarse de hombres tan poco dades al trabajo.

En estos ranchos no falta casi nunca su cantor, a quien llaman pallador, y que entretiene à los demas con sus cantos, acompañados de una mala guitarra, titulados Yarabis o Tristes, frecuentemente improvisados, más o menos largos, y que siempre versan sobre las aventuras de los caudillos famosos entre los índios, o sobre sus propias aventuras.

En estas pulperías, la única distraccion es el juego, \$ que se muestran en estremo aficionados, esponiendo con" admirable sangre fria, todo cuanto tienen, hasta su traje. El que pierde, tiene entonces que contentarse con lo más indispensable que le deja su contrincante. Cuando juegan en el campo, siéntanse en el suelo en cuclillas, teniendo entre los dedos de los piés las riendas del caballo, y el cuchillo ó puñal clavado en el suelo, con el que matan sin ' piedad a su contrario, si creen advertir el mas ligere fraude, no privándose ellos, sin embargo, de hacer todas las trampas que pueden. Esto produce frecuentes disputas, en las que se derrama cási siempre la sangre de los combatientes, sin que los circunstantes, si los hay, se inquieten por eso lo más mínimo, ni traten de impedirlo, reduciendose su papel al de meros y frios espectadores, que á lo más, propo cionarán el mejor caballo para huirs al vencedor en tan terrible duelo, si se vé espuesto à caer en manos de la justicia.

Y no puede menos de suceder esto, atendida la educa-

(2) Rancho miserable, en donde se despacha vino, aguar-

diente, queso y algunos otros alimentos.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Azara describe así la operacion de tomar el mató:
«Para usar esta yerba, ponen un puñadito en una calabacita con agua caliente, y al instante chupan por un canutillo 6 bombilla que tiene en lo inferior, agujeros para dar pase al agua, deteniendo la yerba. Esta misma sirve tres o cuatro veces, echando nueva agua, y algunos ponen azucar. La toman á todas horas, siendo el consumo diario de su vicio man a todas horas, siendo el consumo diario de su vicio man osta y la que trabaja ó beneficia un jornalero, no baja de un quintal ó des a (Descripcios é historia del Paraguay, electromo I, pag. 70.)

Market St. 20

ción que desde su infancia reciben. Apenas nace un niño, cofécanle sobre el caballo y sosteniendole el padre, le hace dar una larga carrera hasta que llora, y entonces devicivente a su madre para que le alimente. Sus primeros ejercicios, apenas pueden sostenerse sobre los caballes, es la carrera, con lo que adquieren una gran destresa-em el manejo de estos animales. En ellos vagan por aquellos desiertos tras de las fieras y toros, sin apatecer a sociedad de las ciudades, despreciando completamente à los que en ellas se encuentran establecidos, y aun más sicos europeos, con los que no tienen punto alguno de centacto, ni en el modo de vivir, ni en las costumbres, hábitos ni traje.

Bu única instruccion se reduce á domar un caballo, al manejo de las bolas (1), y á degollar y desollar toros. Acostambrados desde su infancia á este sanguinario ejercicio, familiarizados con la sangre, matan á sus enemigos con la misma frialdad que á los animales, por la más ligera, disputa, y con frecuencia sin incomodarse.

De necesidades limitadas, pues un trozo de carne chamascada, un sencillo traje, y un caballo que no les cuesta, mas que domarlo, sujétanse poco al trabajo, pues en poco tiempo ganan lo suficiente para satisfacerlas. Seguro de encontrar siempre etra estancia donde trabajar, porque

<sup>(</sup>i) Preserimos para la descripcion del lazo y las bolas un historiador del país, por razones que fácilmente comprende rán nuestros lectores.

eEl lazo es una cuerda trenzada de 30 á 50 varas de largo, con una argolla en el estremo, que le s rve de contrapeso para lanzarle: las bolas son tres esferas de hierro ó piedra, del tamaño del puño, sujetas á un centro comun por cordeles, y que se arrojan á ura gran distancia, cojiendo la más pequeña y haciendo girar las otras dos por encima de la cabeza. Es increible la fuerza que llevan con el impulso del brazo y la velocidad del caballo.

Y en otro lugar, sobre el uso de las bolas, añade:

<sup>«</sup>Las bolas, digase lo que se quiera, sou invencion de los indios, y en ninguna parte se han encontrado ni hay memoria que las haya usado otro pueblo: que eran cenocidas antes de aconquista, es un hecho fuera de toda duda. En una carta incidita de la colección del señor Muñoz, firmada por un tal lamirez, que acompaño á Gabote en su espedicion, se loe:

<sup>«</sup>Estos Querandis son tan ligeros, que alcanzan un venado por piete.

Pelean con arcos y flechas, y con unas pelotas de piedra redondas como una pelota, y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que las guia, las cuales tiran tan certero, que no yerran a cosa que tiran la

los peones inteligentes escasein, no sufre de un amo la mas pequeña mortificacion; tratandole siempre de ignalmio igdal sin darle nunca otro titulo que el de pawon, pues elos de amo les reprocha. The range to maril con reb post

Muda las más de las veces de amo y de estanciacione. motivo alguno, solo por satisfacer la necesidad que tieneox de moverse, de variar de lugar; parece que de esta suerte il quiere hacer menos sensibles los pocos lazos de la depen-es dencia a que con dificultad se sujeta, y dar a conecer son omnimoda libertad. En efecto, jque puede la loy, que pues den les magistrades y demas funcionaries encargades de su cumplimiento, con estos hombres de los campos, queà vagan de estancia en estancia, y que si se viesen perseguien dos se ocultarian en los desiertos ó en los bosques, cuandos casi son impotentes para estender su accion sobre el limitado radio de las poblaciones fijas? (1) salad anfeb ainman

Se iden ifican con el caballo de tal manera, que son la verdadera representación de los centauros de la fábula. No saben andar a pie, y sufren una verdadera mortifica-l cion cuando á ello se les obliga. Si alguna vez se dirijen à la parrequia à oir misa, la oiran desde tuera sin apearse desu corcel. Si se encuentran en el campo con algun conocido, pues desconocen la amistad, y tienen que tratar con el algun asunto, hablaran desde el caballo, y hasta el bar-

Y no obstante, Azara afirma (Descripcion, tomo I, pag. 146): «que los Charruas, nunca las conocieron, cuando en nuestros tiempos las man jaban con sing lar destreza; y Barce, hablando de ellos, en su enciclopédico poema (cauto X, pagina 105), dice terminantemente:

"(Ian sueltos y ligeros son, que alcanzan, Corrien to por los campos, los venados, Tras fuertes avestruces se abalanzan Hasta de ellos se ven apoderados:

Con unas bolas que usan, los alcanzan, Si ven que estan al lejos apartados, Y tienen en la mano tal destreza,

Y tienen en la mano tal destreza, Que aciertan con la bola en la cabeza.» El mas antiguo de los cronistas del Plata, lestigo y participe de los sucesos que narra el aleman Utilerico Schimidel, compara las bolas (capitulo VIII) con balas de artilleria, pecompara las bolas (capitulo VIII) con balas de artificia, pero sin duda se refiere à las de más pequeño calibre, y cuenta eque en la primera batalla con los Querandis, mataron estos con ellas, à don Diego de Mendoza, hermano del Adelantado, à seis hidalgos y à veinte soldados.»

(Magarinos y Cervantes. Estudios históricos, políticos y sociades sobre el Rio de la Plata, páginas 316 y 323, notas.)

te que necceitan para cubrir las junturas de sus miserables chozas. lo amasan pasando repetidas veces por en-

gima cabalgando en sus corceles.

A con este cjercicio, à pesar de estribar largo y de no celecar más que el dedo grucso del pié en un pequeñe estribo triangular de madera, no reparan en montar cualz quier caballo que sea aun el más terrible y salvaje; se surça de no perder el equilibrio. Si el caballo cae, ellos permanecen de pié con las riendas en la mano para que sono les escape.

De esta suerre atraviesan aquellas estensas Hanuras; dirijiéndose al lugar que descan, sin camino, sin guia de cura, pero sin estraviarse jamas; tal es el admirable tino que tiquen, a pesar de no presentar el te cono accidente alguno, ni un arbol, ni otro objeto que pueda servirles de indicio.

chaqua, un cuerno que les sirve de vaso, asadores de palo pera preparar la carpe; pero nunca falta la chocolatera para extentar al agua para el maté. Una piel estendida en chapelo les sirve de lecho, á no ser que fabriquen un pel queño y tosco bastidor con estacas clavadas en la tiorra, y mieten fuertemente la piel con cordeles para dormir speima.

Pocas veces tienen alguna silla o banco, pues lo mas comun es que las pocas veces que se sientan, lo hagan en

el anelo den el crapeo de un toro é vaca.

Reducese su traje a unos calzoncillos blancos, adornados de un largo fieco, el chivipa, especie de jerga o faja que les ciñe los procese y les llega a la rodilla, y el poncho, pedazo de tela de lana con un agujero para sacar la cabera; en ella, además del pañuelo de seda que llevan los destienen mejor acomodo, colocanse un sombrero de copa redonda y ancha ala, adornado de plumas de pavo real o de flores de las praderas. Usan en vez de botas la prel sacada, de una pierna de potro o ternera, que se colocan entera, su viéndoles la corva de talon; por delante sacan los dedos de los piés, pues como ya hemos dicho, estriban gon el más grueso. Siempre van acompañados de su correspondiente cuchillo, que les sirve para sus so las, [con la cual se afeitan, desuellan un toro, preparan a carne

para comer, y matan a su enemigo. Los más pobres apenas tienen camisa, pero nunca les falta el poncho, sombrero, calzoncillos y chi ipá. Si llueve y se les ocurre comer en el campe, estenderán entre des un poncho formando un techo, y otro debajo asara la carne, o más bien la chamuscará, y en breve rato estará dispuesta la comida. Su lengua es eu el fondo esp nola, pero llena de palabras indias, especialmente del Quechua, Guarani, Pagus gua, etc.; muchas palabras españolas reconocen entre ellos distinto sentido, pudiendo decirse que usan un verdadoro caló, que los habitantes de las ciudades no comprenden la mayor parte de las veces. Sin embargo, à pesarde todo, su frase es pintoresca y animada, como sucede a todos los pueblos que viven semisalvajes. Y decimos semisalvas jes, porque tienen muchos puntos de confacto con el índio Primitivo habit dor de aquellas soledades

Como ellos, tienen el instinto de la igualdad y de la independencia; y si tienen necesidad de obedecer a alguno temporalmente, para que en alguna espedicion atrevità les dirija, escojerán al más valiente, al mejor dotado por la naturaleza, al que participe de su destreza, de sus perfecciones, hasta de sus vicios y defectos.

Como los salvajes, tambien ellos tienen profundamente arraigado en su corazon el espíritu de independencia, como lo han manifestado profundamente en la guerra con la madre pátria. Ellos no habian conocidó nunca la tiranta; xiviendo fuera de toda ley en medio de los campos, siempre gozaron de la más amplia liberta i; pero oyeron que trataban de cercenarles aquellos derechos, y lucharon con energia por espacio de quince años contra la métropoli: "l

Lomo los salvajes, profesan un profundo despreció al hombre de las ciudades, que les parece afeminado é indigano, que no sabe manejar un corcel, un lazo, las volas, arrostrar y sufrir la muerte sin pestañear siquiera. Hasta en su traje observamos las huellas del indio; su chiripa, el testero (1) que colocan en la cabeza de su caballo, el lazo, las bolas, todo indica su afiuldad con el indio.

Pero tambien tione rasgos característicos en que es encuentran restos de su origen español; diriamos que su

<sup>(1)</sup> Especie de adorno formado de plumas de avestruz ó de estras aves que se coloca en la cabeza del caballo.

carácter es mestiso como su sangre: heróico, bravo, pero rossitando en él, sobre todo, su voluntad, su individualidad, que rechaza instintivamente la sociedad. Este rasgo es característico de los hijos de España, y ha dificultado por largo tiempo nuestra unidad, que realizaron nuestra grandeza. Un historiador estranjero (1) al bosquejar el carácter español se espresa de este modo:

«España es el país del heroismo y de la bravura, pere cuanto más heróico es un pueblo, tanto menes luz de homogeneidad hay en él, porque el heroismo supone las más veces una individualidad fuerte y poderosa. España es, pues, el país del individualismo, y este es su defecto, porque no existe fuerza positiva mas que en la asociacion. Otando á poblaciones de este temple, se les añade independencia y libertad, no es fácil avezarlas al yugo y reducirlas á leyes uniformes.»

~1 Ta conocemos el hombre de los campos, bajo los distintos sepectos y matices que en aquellas regiones presenta; ya hemos asignado sus rasgos más característicos, y que pueden darnes de él una idea aproximada: ocupémonos de la poblacion de las ciudades, y aqui observaremos grandes contrastes y oposiciones, que nos ayudarán á comprender quiza la lucha siempre viva entre los Gauchos y los Porsonos (2), que se ha reflejado constantemente en los disturbios que acompañaron a la constitucion de aquellos países. y que desgraciadamente, aun no han cesado por completo.

Table describes a service to the service service service service services as a service service

La poblacion de las ciudades está formada por blancos, indios, mulatos, negros; si bien en estos países, segun en otra ocasion hemos indicado, nunca ha side muy crecido el

Company to the second

<sup>(4)</sup> Weis. España desde el reinado de Felipe II hasta el sadvenimiento de los Borbenes; pág. 192. (2) Habitantes de la ciudad.

numero de individuos de la raza africana (3). Entre las bluncos no se reconcila diferencia alguna, todes se similar de aban ignates, sin distincion de nobles o plebeyes, vinetalos ni mayorazgos, ni otra diferentifa que la que temporalmente establecia los emplese y la ava máa nota el de la riqueza. Los blancos, por lo tanto, le dividiam en ricos y pobres; division que noy ha sustituido en todas partes à las diversas gerarquias sociales, y sin embargo, esto pasaba en las ciudades españolas de la América deb Sur a fines ya del signo pasado, cuando apenas el ciudade lismo había sido borrado del suelo frances.

El blanco, aun el mas pobre, se desdeñabanen serviz aunque fuese al mismo virey, paes sagun nos diden ol gap nos escritores, con dificultad hi el virey encuentra na la cayo blanco o español, viendose precisado a servine de

indios, negros ó mulatos.

Las unicas que en aquel tiempo podian recibir el admbre de ciud des españolas, eran les de Baenos-Aires.
Montevideo, Maldonado, Santa Fé. Corrientes y la Assarcion; porque el resto de la poblacion estaba desparsaç
mada, formando parroquias rurales en cuyo centro exista
una iglesia é capilla, en donde se fijaba algun mercader,
tabernero, herrero, etc.; y aunque muchos teman allicas
casas, solo se servian de elfas en los dias de granficase,
abandonandolas por el resto del año para habitar en das
cetanelas.

(1) Acerca de la proporcion en que la poblacion está dividida, hé aquí como se espresa Azara á principios de este siglo:

<sup>«</sup>En mi tiempo se hizo en el Paraguay el padron ó lista del número de españoles, y de negres y mulatos, y resu to de ól haber alli cinco de aquel os por cada una de estas dos clases; y aunque no se kaya mecho aguat padcon en el gobierno de Buenos-Airess, yo creo que aún son más alli, o á lo menos tantos los españoles, respecto á los negros y mulatos. Estas dos clases se dividen en libres y esclavos, y el número de aquellos at da estos, es en el Paraguay, segun el citado padron, como 174 à 100: esto es, que por cada eter negros y mulatos esclavos, hay 174 de los mismos libres. Esta misma properciones, como uno a 33, y la del número de blancos como uno sa de la como diferencia entre estas proporciones, que hace conocer los poco esclavos del Paraguay y viette principalmente de que allí no se pone reparo en que los securios escalavos del Paraguay y viette principalmente de que allí no se pone reparo en que los securios escalavos del Paraguay y viette principalmente de que allí no se pone reparo en que los securios escalavos del Paraguay.

Los españoles preferian la vida de las ciudades, de suérse que habia en el las cási-tantos come en el resto del país:
y como no habia industria al guna, al mismo; tiempo que so
privaba à la campina de multitud de brazos útiles, se aglomera basen las ciudades gran número de propietarios, que
solo vivian del vicio y de la corrupcion

(1) Todos los oficios manueles, diriidos á la satisfascion

Todos los oficios manuales, dirijidos á la satisfaccion node las necesidades de los habitantes, eran ejercidos por los hombres de color, pués éra deshonroso para los blancos coupacion alguna. Los criollos, o españoles nacidos, en les país, se distinguian per su ódio contra los españoles llegados de Europa, y este ódio no podian disminuirle dos escarsos más estrechos de la sangre, aborreciendo de muerto com frequencia el esposo á la esposa, el hijo al padres

Apenas naces estos criollos; cuando sus padres los ennitregan a las manos mercenarlas de negras ó pardas, que
so los cuidan hasta los seis años, y despues á mulatos, que
so les invitan a dar riendasuelta á b das sus pasiones; que
por única enseñanza y educacion reciben el juego; el vicio
rodel vino, y se acostumbras a derrechar el dinero ainitasa
sem medida. Añadase á eso, la preocupacion contra el gral bajo; y nos haremos una cabal idea de semejanta género
o de vida.

Estos gérmenes de vicio, recibidos desde la primera infancia, producen funestos resultados, formando una masa nede poblacion iáutil para producir, y de la que, ne preden se alivni buenos ciudadanos, ni buenos padres de familia. Anádase á esto, que la instruccion que reciben en las ciencitias es casi nula, como no podía menos de serlo en una socio en que la España estaba sumida en el más deplorantiba atrave, y en que reinaban en sus universidadas, las constileras escélásticas.

Sin educacion, sin enseñanza, nutridos en las falsas colideas de un exagerado orgullo, de una inconcebiblo vani dad, naborreciendo por costumbre y preocupacion todo trabajo; el juego, el vino y la lujuria eran lea unicos móviles de su vida. Si los Gaudhos satisfacian estas pasienes en el aucto recinto de la pulperia, con unos nalpes grastentos y manchados de vino; en el recinto de las ciudades se guardarán mejor las formas, serán, cetas, más, urbanas; las habitaciones estarán dispuestas con el lujo europeo

## A TABLE OF CAPITULO XXIV. A CAPITULO XXI

وصراب والمحمر برغوا المحروب الرائد والمراجعون والمال

1.0

THE CONTRACTOR AND A STREET OF THE STREET STREET

April 1 St. St. Co.

Poblacion.—Habitantes del campo.

A Property of the State of the

INDIOS GALVAJES.

Les conquistadores, con may cortas escepciones, solo consiguieron reducir y civilizar á los índios Guaranis. Las demás tribus, menos numerosas, es verdad, pero compuestas de individuos dades casi todos á la vida salvaje, subsistian á fines del siglo XVIII; pero modificadas en gran parte por el forzose contacto de los europeos.

La larga lucha que con ellos habian sostenido, habíalos adiestrado, hacióndese más temibles, cuanto más duraba la contienda. Ya no atacaban como al principio á cara descubierta, sino tomando las más prolijas precauciones en sus correrías, que tenian por objeto robar y talar los campos cultivados, ú openerse á las fuerzas españolas que contra ellos se destacaban.

Los caballos les suministraba otra nueva arma que oponer á sus contrarios, mucho más si se tiene en cuenta la destreza que al poco tiempo adquirieron en su manejo.

Cuando se resolvian á ejecutar una espedicion contra sus eternos enemigos, ocultaban con esquisito esmero en lo más frondoso de sus impenetrables bosques, las mujeres, niños y ancianos, que podrian estorbarles en sus movimientos, y retardar la ejecucion de sus designios. Des-

Digitized by Google

guardia, algunos esploradores (bomberes) bien montados y distribuidos à grandes distancias, para no presentar grupo alguno considerable que pudiera llamar la atención de los enemigos, pudiendo de esta suerte sorprenderlos à mansalva. Estos esploradores adelantábanse en medie de las mayores precauciones, echados sobre sus caballos, dejándoles comer y obrar á su antojo. Incrustábanse, por decirlo así, en el cuerpo de estos animales, con el desiguio de que si de lejos eran apercibidos por los españoles, los creyesen caballos selos que vagaban por la llanura. No usaban en sus corceles freno ni apareje alguno, guiándolos tan solo en sus aceleradas marchas, por medio de una larga correa que les ataban á la mandíbula inferior y que les servia de rienda.

Su vista perspicaz sabe distinguir en la más ligera huella las señales é indicios de los enemigos, y las más largas distancias no les ocultan la marcha que siguen. Sucedia con frecuencia que las tropas de españoles eran
seguidas sin saberlo, de los esploradores ó bomberos de
algunas tribus, que se apercibian de todos sus movimientos, intenciones y circunstancias, viéndose en la precision,
para evitar de algun modo las consecuencias deplorables
de este espionaje, que se sabe se sufre sin verlo, à detemerse á la defensiva en sitio favorable durante el dia,
ocupando la noche en la prosecucion del camino.

Al llegar á una ó dos leguas del objeto que intentan atacar, traban sus caballos, y poco menos que deslizándose por el suelo, ocultos por los pastos que cubren las praderas, á semejanza de otros tantos reptiles, se acercan los esploradores, para adquirir todas las noticias necesarias al mejer éxito de su empresa. Si en estas peligresas esploracciones son descubiertos, emprenden la carrera con la velocidad del rayo, tomando distinto camino del que conduce al grueso de la espedicion, con el objeto de no denunciar su rumbo. Cuando han logrado con toda felicidad cerciorarse de tedo, vuelven presurosos á enterar á sus tropas, y en vista de estas noticias, se resuelve la resuitada ó el ataque.

En este último case, distribuyense en distintas secciones para atacar por diversos puntos al enemigo, adelán-29 LOW SEPTIBLE VS PE

tanse cautelosamente, hasta encontrarse próximos, y entonces se arrojan con impeta sobre los adversarios, tanzando salvajes gritos, solo comparables con los del tigro y del chacal de sus desiertos. Si a favor de las sombras de la noche, pues rara vezatacan por el dia, han logrado de la noche, pues rara vezatacan por el dia, han logrado las sorprender algun campamento, estancia, granja o aldea, matan y destrozan cuanto enchentran, escrituando a las mujeres y a los niños de corta edad. Cada uno se apodera de los despojos que puede para formar su propio botin, pues no acostumbran repartir sus presas, reduciendo a la esclavitud a las mujeres y niños, que conducen a sus tolderias.

Recurren tambien a los ataques falsos, a las emboscadas eportunas y finjidas retiradas, lo que unido a la maestría con que manejan sus caballos, hacen temibles rolderta, especie de pueblo formado de cabañas cublertas de pieles. Frecuentemente no usan vestido alguno, y solo cuando ilos frios son escesivos, emplean una que podríamos la mar tunida de pieles, estrecha y corta. Los que ca la guerra han pillado algun fragmento de traje europeo ó de los campesinos civilizados, lo usan para preservarso del calor o del frio; solo en lo más riguroso de las estaciones.

Esta mezcla de civilizacion y salvajismo, forma an estrano contraste, que choca tanto más; por el desalño que
""" reina en todos sus hábitos, pues jamas se lavan; sino
cuando el caler les obliga a sumerjirse en sus risso a alse bereas, reinando en sus tolderlas, especies de conejeras, la
mayor sucledad y abandono:

Alimentanse on general de las vacas silvestres; que destrozan groseramente, y despues de chamuseur en sindores de madera grandes tropos, les devoran con ansia.

Parecen desprovistos de toda pasion, o estan en elles tan poco desarrolladas, que en todos sus actos se neta la mayor flema y apatía, pareciéndose a automatas. Fatalmente aman, si puede darse el nombre de amor, a las reminiones provocadas tan solo per el instituto de propagación finato en todos los seres organicos la amietad no tiene entre ellos ningun vínculo, pues jamás se unen dos

para ninguna distraccion o empresa, escepto para atacar, a los españoles. Su semblanto inalte able, no manifiesta las pasiones de que el animo se encuentra poseido. Su risa reduce a una mueca, y el mismo tono emplean para la alegria que para el dolor. El juego, el baile, el canto, la

musica, no son de ellos conocidos.

Algunas tribus, sin embargo, suelen adquirir varias costumbres de los pueblos civilizados, como sucede con los Pampas, que cuando están en paz con los habitantes de Buenos-Aires, penetran en la ciudad y afectan el traje de los campeshos y pastores. Trafican con los toros y vacas salvajes que cazan en aquellas llanuras, y que venden en Chile, ó cambian por los objetos de primera necesidad ó por licores, á que se muestran muy aficionados. Desprecian, no obstante, la civilizacion, á pesar de aprovecharse de sus productos, y consideran al hombre civilizado como inferior á su condicion, que tienen por la más envidiable.

Todas estas diversas tribus distinguense entre si por varios rasgos distintivos, que sería largo enumerar; però todas se asemejan por otros no menos característicos, Todas convienen, en la enneldad estravagante de sus duelos, en el uso del barbote (1) que atea cobre manera el i rostro, en dar na enerme desarrollo a sus orejas que con frecuencia les deseansan sobre los hombros, en la blancu-Taty persistencia de la dentadura, en el color de su rostre, Ya cabello espeso, fuerte dacio y siempre negro, cios más pequeños que los europeos y en la superioridad y perspicacia de en vista; violdo e conto ancuanto sá las cualidades Sisiega. Per lo que hace relacion á la parte moral, soporton con admirable epastanciai sin la más pequeña quejar los mayores dolores; divíaso que su sensibilidad era cáci aula: no conocea designaldad alguna de iclases; ont aujecion, ni obediencia a ley ni precepto. Desconocen casi por completo las pasiones humanas, y para ellos el amor la amistad, la ambicion, la gloria, el heroismo, en una palabra, los mas clevados móviles del hombre son tan solo Trases vacias de sentido.

farte inferior de la boca, haciende para este efecto una incifich en el labor inferior que penetra hacia la raiz de la ientes.

Hasta fines del pasado siglo existian aun gran parte de las tribus indígenas que poblaban el país en la época en que arribaron los primeros conquistadores (1). Estabante ducidas, es cierto, à un certo número de individuos que se ocultaban en la espesura de los bosques. Si hemes de creer á algunos historiadores, más que la guerra con los europeos, causaba su estincion la bárbara costumbre de algunas, en que las madres, con una crueldad que ni encontramos en los más ficros animales, mataban á sus hijos, conservando solo uno (2).

Manifiéstanse apegados en estremo á sus primitivos, usos, algunos estravagantes, y sin que sepan la razon de su existencia.

II

HABITANTES DEL CAMPO .--- AGRICULTORES.

La poblacion del campo, componese de toda clase de indivíduos: españoles, mestizos, mulatos. La agricultura, que como dejamos indicade, habia tomado algun vuelo em un principio, fué bien pronto reducida a la nulidad, ya se causa de las perniciosas prohibiciones a que se vió sujeta; ya tambien per la disposicion particular y circunstanciam que distinguen aquellas comarcas.

El trigo, el maiz, la mandioca, el tabace, el maté é yerba del Paraguay, y en algunas partes el vino, son les preductos que con mejor éxito se cultivan por aquelles la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del

<sup>(1)</sup> Los historiadores de esta época todavía nos hablam como existentes de los Charruas, Pampas, Ancas, Balchitag, Muliches, Jupis, Guayanás, Guasarapos, Cuatos, Orejones, Guanás, Albayas, Payaguas, Guaicurus, Lenguas, Guimagas, Mocobis, Abipones, Taraies, y otras varias que sería large snumerar. Todas estas tribus conservan su carácter primitivo, aunque algun tante medificade por el ejemple de sivilizacion europea.

<sup>(2)</sup> Preferimos creer que este aserto sea hijo de la exageracion que con frecuencia se encuentra en los historiadores y viajeros, que muchas veces no narran lo que han visto, simle que han creide ver.

bradores. La poblacion no está reunida, sino per el contrario, desparramada por los campos, formando parroquias rurales con una iglesia, à la que pertenecen con frecuencia granjas distantes gran número de leguas.

I Esto producia, como no podia menos, la falta cási absoluta de toda práctica religiosa, hasta el punto de dilatar la época del bautismo por muchos jaños; pero jamás omiten el enterrar les muertos en tierra sagrada. Para esta operacion, si la parroquia está lejos, colocan el cadaver en un caballo, sujetandolo con cuerdas y dos palos cruzados en forma de aspas, y así le conducen al cementerio; pero si la distancia es mayor, si acaso temen que se apodere la descomposicionidel cadaver, entonces disecan groscramente sus huesos, que meten en un saco y conducen á la parroquia para darles sepultura (1).

Sus habitaciones, desparramadas por la llanura, redueense á simples chozas de ramas y barro, con el techo de paja. Estas casas, no obstante su rusticidad, estan algo mejor fabricadas, limpias y aseadas entre los agricultores, que entre los que se dedican al pastoreo. Usan algunos muebles, que aquelles desconocen completamente, y se nota en ellos, mayor limpieza en el traje. Las comidas, que consisten casi selo en carne asada entre los pastores. adquieren ya mayor yariedad entre los que se dedican á la agricultura, pues emplean en ellas el pan de trigo, de maiz o de mandieca, las hortalizas y frutas, condimentan-.do la carne de distintos modes.

La poblacion agricola predomina en el Paraguay, dedicandose casi esclusivamente al cultivo del tabaco y del mató; pero en otras comarcas solo se dedican á esta vida los de menos recursos, que no pueden proveerse de le necesario para comprar una estancia y los ganados suficientes para bacerla producir.

Sin embargo, distinguense estos habitantes, en la dul-.aura de sus costumbres, mayor aseo en sus trajes y habitaciones, y mayor instruccion, aunque esta es bien escasa. . En la época á que nos referimos existia en cada parroquia

<sup>-! (1)</sup> De este motode se valleron les soldades del valiente general Lavalle, para conducir sus restos al alto Peru, sustrayéndolos de esta suerte, del encono de Rosas y sus parciales.

del Paraguay una escuela á donde concurrian los niños, muchos de los cuales tenian que recorrer dos ó tres leguas para llegar á ella, regresando por la noche á sus casas, sin otro alimento que algunas raices de mandioca asadas.

En estas escuelas, reducidas al mayor abandono, solo se enseñaba á leer, á escribir y algunas nocimes de docirio a y moral cristiana; pero aunque imperfectas, no las habia en la mayor parte de las parroquias de Buenos-Aires, por cuya razon eran muy raros los agricultores que sabian leer, por la que vivian en la más completa ignorancia, aun de las más necesarias nociones al hombre civilizado. En cambio eran en estremo supersticiosos, y con todos los demás vicios que la falta de toda educación desarrolla con frecuencia en el hombre.

the declaration of the contract of the second of the secon

Harris Waltania Comment

PASTORES -- GAUCHOS -- TETANGIAS.

El Gaucho es la verdadera representacion del pastor de aquellas comarcas, y presenta una fisonomia distinta de todos los demás individuos. La vida que ejercita, la Ilbertad á que le acestumbran aquellas praderas estensas en donde vaga libremente á su capricho, sin sujecion a ley alguna, sin estar supeditado a ninguna autoridad, le imprimen un carácter peculiar que no podemos concedir, sino apreximadamente, los hombres que vivimos en el civilizado suelo de Europa.

Descendiente de los primitivos conquistadores, corriendo por sus venas además la sangre de las tribus indigenas (1), participa de los caractéres del salvaje y del hombre civilizado, presentando un conjunto lieno de contrastes, de contradicciones, de originalidad. Conserva, de los

<sup>(1)</sup> Yahemes indicado que les españeles se messiaren libremente con los indice, de que resulté una poblacion mestisa, declarada españela por les leyes.

primitivos españoles, el valor indamable, la repugnancia, a todo trabajo manual, y de los índios la apatía y la inindiferencia en medio de los mas grandes delores, la sed de independencia, la insubordinación completa y el espirita de igualdad. Vése contiduamento arrastrado por un deseo de moyimiento, de vida, de locemotividad, hasta el punto de que, montado en su corcel, atraviesa grandes desiertos, sin otro objeto que satisfacer la necesidad de vagar al acaso arrastrado por su impetuoso caballo.

Claro es que desdeña los trabajos pacíficos y sedentarios de la agricultura, dedicándose al pastoreo, en donde puede satisfacer todas las exijencias de sa carácter, todas las necesidades de su vida, casi noma a. Su habitacion es, pues, la estancia, trozo de tierra de dos leguas en cuadro próximamente, en donde se pastorea hasta treinta mil cabezas de ganade algunas veces. En el centro de las estancias elévase la habitacion del propietario y de su familia: a alguna distancia estap situados los ranchos que sirven de habitacion a los Gauchos de la estancia.

Estos ranchos, especie de chozas de ramas y barro, aun más imperfectos que las de los agricultores, conservan muchas puntos de contacto con los toldos de los salvajes;

otra semejanza entre estos y los Gauches (1).

Su traba o consiste en el cuidado del ganade y en la matanza diaria de las reses necesarias para el consumo de los individuos de la estancia, ó para la industria de la salazon y charqueo. Desempeñan estas funciones con habilidad suma, descuartizando en pocos minutos una res, despues de arrançarla el cuero sin el más mínimo destrozo, que destruiria su valor de un modo considerable. La carne que no se consumo en la estancia, reducese a fargas tiras, que se depominan tasajo ó charque, de cuyo articulo se hace en la actualidad gran esportacion.

Por utua parte: los ganados acupan: poco a los Gauchos, que sofo cuidan del darles salida muy de manula. Quando estos se han derramado por la estancia, se vull-

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;(1): Diése en su origen la palabra Guiche à los individuos resultantes de la mèzda de las razas española, indiá/y african mighoy se ha generalizado lel rado de esta palabra vá española los habitantes del campo que ise dedican all pasteres de de ganados en las estantas.

en á su rancho, en donde se ocupan en fumar ó en tomar del maté (1), hasta la hora de recojerlo.

Con trecuencia recurren a la pulperta (2) punto de reunion de los otros Gauchos de les contornos, en donde se satisface la necesidad del juego y del vino, que debe apoderarse de hombres tan poco dades al trabajo.

En estos ranchos no falta casi nunca su cantor, a quien llaman pallador, y que entretiene à los demas con sus cantos, acompañados de una mala guitarra, titulados Yarabis o Tristes, frecuentemente improvisados, más o menos largos, y que siempre versan sobre las aventuras de los caudillos famosos entre los índios, o sobre sus proplas aventuras.

En estas pulperías, la única distraccion es el juego, & que se muestran en estremo aficionados, esponiendo con" admirable sangre fria, todo cuanto tienen, hasta su traje." El que pierde, tiene entonces que contentarse con lo más indispensable que le deja su contrincante. Cuando juegan en el campo, siéntanse en el suelo en cuclillas, teniendo entre los dedos de los pies las riendas del caballo, y el euchillo ó puñal clavado en el suelo, con el que matan sin " piedad á su contrario, si creen advertir el más ligere fraude, no privándose ellos, sin embargo, de hacer todas las trampas que pueden. Esto produce frecuentes disputas, en las que se derrama cási siempre la sangre de los combatientes, sin que los circunstantes, si los hay, se inquieten por eso lo más mínimo, ni traten de impedirlo, reduciéndose su papel al de meros y frios espectadores, que á lo más, propo cionarán el mejor caballo para huir: al vencedor en tan terrible duelo, si se vé espuesto á caer en manos de la justicia.

Y no puede menos de suceder esto, atendida la educa-

(2) Rancho miserable, en donde se despacha vino, aguar-

diente, queso y algunes otros alimentes.

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Azara describe así la operacion de tomar el mató:

«Para usar esta yerba, ponen un puñadito en una calabacia con agua caliente, y al instante chupan por un canutillo bombilla que tiene en lo inferior, agujeros para dar paso al agua, deteniendo la yerba. Esta misma sirve tres o cuatro veces, echando nueva agua, y algunos ponen azucar. La toman a todas horas, siendo el consumo diario de su vicio una opra y la que trabaja ó beneficia un jornalero, no baja de un quintal ó dos a (Descripcios é historia del Paraguay, etc. Tomo I, pag. 70.)

cién que desde su infancia reciben. Apenas nace un niño, colócanle sobre el caballo y sosteniéndole el padre, le hace dar una larga carrera hasta que llora, y entonces devuélvenle à su madre para que le alimente. Sus primeros ejercicios, apenas pueden sostenerse sobre los caballes, es la carrera, con lo que adquieren una gran destresa en el manejo de estos animales. En cilos vagan por aquellos desiertos tras de las fieras y toros, sin apatecer a sociedad de las ciudades, despreciando completamente à los que en ellas se encuentran establecidos, y aun más à los eurepeos, con los que no tienen punto alguno de centacto, ni en el modo de vivir, ni en las costumbres, hás bitos nitraje.

Su única instruccion se reduce á domar un caballo, al manejo de las bolas (1), y á degollar y desollar toros. Acostambrados desde su infancia á este sanguinario ejercicio, familiarizados con la sangre, matan á sus enemigos con la misma frialdad que á los animales, por la más ligeradesputa, y con frecuencia sin incomodarse.

De necesidades limitadas, pues un trozo de carne chamascada, un sencillo traje, y un caballo que no les cuesta mas que domarlo, sujétanse poco al trabajo, pues en poco tiempo ganan lo suficiente para satisfacerlas. Seguro de encontrar siempre etra estancia donde trabajar, porque

<sup>(1)</sup> Preserimos para la descripcion del lazo y las bolas un historiador del país, por razones que fácilmente comprende rán nuestros lectores.

<sup>«</sup>El lazo es una cuerda trenzada de 30 á 50 varas de largo, con una argolla en el estremo, que le s.rve de contrapeso para lanzarle: las bolas son tres esferas de hierro ó piedra, del tamaño del puño, sujetas á un centro comun por cordeles, y que se arrojau á ura gran distancia, cojiendo la más pequeña y haciendo girar las otras dos por encima de la cabeza. Es increible la fuerza que llevan con el impulso del brazo y la velocidad del caballo.

Y en otro lugar, sobre el uso de las bolas, añade:

Las bolas, digase lo que se quiera, sou inveneion de los indios, y en ninguna parte se han encontrado ni hay memoria que las haya usado otro pueblo: que eran cenocidas antes de la conquista, es un hecho fuera de toda duda. En una carta incidita de la colección del señor Muñoz, firmada por un tal Ramirez, que acompaño á Gabote en su espedicion, se lee:

<sup>«</sup>Estos Querandis son tan ligeros, que alcanzan un venado por pitispelean con arcos y flechas, y con unas pelotas de piedra redondas como una pelota, y tan grandes como el puño, con una cuerda atada que las guia, las cuales tiran tan certero, que no yerran à cosa que tiran a

los peones inteligentes escasenn, no sufre de un amo la más pequeña mortificación, tratandole siempre de igualmio igual sin darle nunca otro título que el de pawon, pues cho de amo les reprocha. "Ho sand fore a gentle con meh enca

Muda las más de las veces de amo y de estacia sino a motivo alguno, sólo por satisfacer la nécesidad que tieneou de moverse, de variar de lugar; parece que de esta suertell quiere hacer menos sensibles los pocos lazos de la depen-ex dencia à que con dificultad se sujeta, y dar a concer ana omnimoda libertad. En efecto, joue puede la loy, que pues den les magistrados y demás funcionarios encargados adó a su cumplimiento, con estos hombres de los campos; que a vagan de estancia en estancia, y que si se viesen perseguien dos se ocultarian en los desiertos ó en los bosques; cuandes casi son impotentes para estender su accion sobre civinaitado radio de las poblaciones fijas?

Se iden ifican con el caballo de tal manera, que son las verdadera représentacion de los centauros de la fabulant No saben andar a pie, y sufren una verdadera mortifica-i cion cuando á ello se les obliga. Si alguna vez se dirijento á la parroquia a ofr misa, la oiran desde nocra sin apearise de su corcel. Si se encuentran en el campo con alguno comen cido, pues desconocen la amistad; y tienen que tratam com el algun asunto, hablaran desde el caballo y hasta el barro

Y no obstante, Azara afirma (Descripcion, tomo I, pag. 146): que los Charruas, nunca las conocieron, cuando en nuestros tiempos las man jaban con singular destreza;» y Barce, la blando de ellos, en su enciclopédico poema (canto A, págia na 103), dice terminantemente:

« fan sueltos y ligeros son, que alcanzan, Corrien to por los campos, los venados, los Tras fuertes avestruces se abalanzan Hasta de ellos se ven anoderados:

Tras fuertes avestruces se abalantan

Hasta de ellos se ven apoderados:

Con unas bolas que usan, los alcanzan,
Si ven que estan al fejos apartados,
Y tienen en la maño fal destreza,
Que aciertan con la bola en la cabeza.

El más antiguo de los cronistas del Plata, estigo y par
ticipo de los sucesos que narra el aleman Ulderico Schimidel,
compara las bolas (capítulo VIII) con balas de artifleria, per
co sin duda se refiere à las de más pequeño calibre, y cuenta
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis, mararon estos
que en la primera batalla con los Querandis.

(Magarinos y Cervantes) Estudios históricos, políticos y sociaset sobre el Río de la Plata, paginas 318 y 323, notas.)

29 que necesitan para cubrir las junturas de sus miserables chezas do amasan pasando reretidas veces por en-

gima cabalgando en sus corceles.

Y con este ciercicio, à pesar de estribar largo y de no celecar más que el dedo grucso del pié en un pequeñe estribo triapgular de madera, no reparan en montar cualz quier caballo que sea, aun el más terrible y salvaje, se surço de no perder el equilibrio. Si el caballo cae, ellos permanecen de pié con las riendas en la mano para que son les escape.

De esta querte atraviesan aquellas estensas Hanuras; dirijiéndose al lugar que descan, sin camino, sin guia 22 gmas, pero sin estraviarse jamas; tal ès el admirable tiné que tienen, a pesar de no presentar el te cho accidente algunq, ni un arbol, ni otro objeto que pueda servirles de indicio.

Es sus nanchos, reducese su mueblaje a un barril para el agua, un cuerno que les sirve de vaso, asadores de palo pera preparar la carne; pero nunca falta la chocolatera para calentar el agua para el maté. Una piel estendida en el anelo les sirve de lecho, a no ser que fabriquen un perqueño y tosco bastidor con estacas clavadas en la tierra, y sujeten fuertemente la piel con cordeles para dormir speima.

Pocas veces tienen alguna silla ó banco, pues lo mas comun es que las pocas veces que se sientan, lo hagan en

el spelo c en el crápeo de un toro é vaca.

Reducese su traje a unos calzoncillos blancos, adornados de un largo fleco, el chiripa, especie de jerga ò faja que les iciñe los magnes y les llega a la rodilla, y el poncho, pedazo de tela de lana con un agujero para sacár la cabera; en ella, además del pañuelo de seda que llevan los apetienen mejor acomodo, colocanse un sombrero de copa redunda y ancha ala, adornado de plumas de pavo real o de flores de las praderas. Usan en vez de botas la piel sagada, de una plerna de potro o ternera, que se colocan entega, si viéndoles la corva de talon; por delante sacan los dedos de los piés, pues como ya hemos dicho, estriban son el más grueso. Siempre van acompañados de su correspondiente cuchillo, que les sirve para sus so las, con de cual se afestan, dequeblan un toro, preparas. a carne

para comer, y matan a su enemigo. Los más pobres apenas tienen camisa, pero nunca les falta el poncho, sombrero, calzoncillos y chi ipá. Si llueve y se les deurre comer en el campo, estenderán entre dos un poncho formando un techo, y otro debajo asara la carne, o más bien la chamuscará, y en breve rato estará dispuesta la comidá: Su lengua es eu el fondo espiñola, pero llena de palabras indias, especialmente del Quechua, Guarani, Pague qua, etc.; muchas palabras españolas reconocen entre ellos distinto sentido, pudiendo decirse que usan un verdadero caló, que los habitantes de las ciudades no comprenden la mayor parte de las veces. Sin embargo, a pesarde to do, su frase es pintoresca y animada, como sucede á todos los pueblos que viven semisalvajes. Y decimos semisalvas jes, porque tienen muchos puntos de contacto con el fadio primitivo habit dor de aquellas soledades

Como ellos, tienen el instinto de la igualdad y de la independencia; y si tienen necesidad de obedecer a alguno temporalmente, para que en alguna espedicion atrevida las dirija, escojerán al más valiente, al mejor dotado por la naturaleza, al que participe de su destreza, de sus perfecciones, hasta de sus vicios y defectos.

Como los salvajes, tambien ellos tienen profundamente arraigado en su corazon el espíritu de independencia, como lo han manifestado prefundamente en la guerra con la madre pátria. Ellos no habian conocido nunca la tiranta; viviendo fuera de toda ley en medio de los campos, siempre gozaron de la más ámplia liberta ; pero oyeron que trataban de cercenarles aquellos derechos, y lucharon con energia por espacio de quince años contra la métropoli:

Como los salvajes, profesan un profundo desprecio al hombre de las ciudades, que les parece afeminado é indigno, que no sabe manejar un corcel, un lazo, las bélas, arrostrar y sufrir la muerte sin pestanear siquiera. Hasta en su traje observamos las huellas del indio; su chiripa, el testero (1) que colocan en la cabeza de su caballo, el lazo, las bolas, todo indica su afinidad con el indio.

Pero tambien tiene rasgos característicos en que se encuentran restos de su origen español; diriamos que su

<sup>(1)</sup> Especie de adorno formado de plumas de avestruz ó de stras aves que se coloca en la cabeza del caballo.

carácter es mestiso como su sangre; heróico, bravo, pero ressitando en él, sobre todo, su voluntad, su individualidad, que rechaza instintivamente la sociedad. Este rasgo es característico de los hijos de España, y ha dificultado per largo tiempo nuestra unidad, que realizaron nuestra grandeza. Un historiador estranjero (1) al bosquejar el carácter español se capresa de este modo:

eEspaña es el país del heroismo y de la bravura, pere enanto más heróico es un pueblo, tanto menes luz de homogeneidad hay en él, porque el heroismo supone las más veces una individualidad fuerte y poderosa. España es, pues, el país del individualismo, y este es su defecto, porque no existe fuerza positiva mas que en la asociacion. Ouando á poblaciones de este temple, se les añade independencia y libertad, no es fácil avez: rlas al yugo y reducirlas á leyes uniformes.»

\*\*Ta conocemos el hombre de los campos, bajo los distintos aspectos y matices que en aquellas regiones presenta; ya hemos asignado sus rasges más característicos, y que pueden darnes de él ana idea aproximada; ocupémonos de la poblacion de las ciudades, y aquí observaremos grandes contrastes y eposiciones, que nos ayudarán a comprender quizá la lucha siempre viva entre los Gauchos y los Poresenses (2), que se ha reflejado constantemente en los disturbios que acompañaron a la constitucion de aquellos países y que desgraciadamente, aún no han cesado por completo.

IV.

HABITANTES DE LAS CIUDADES

La poblacion de las ciudades está formada por blancos, indice, inulatos, negros; si bien en estos países, segun en otra ocasion hemos indicado, nunca ha side muy crecido el

<sup>(1)</sup> Weis. España desde el reinado de Felipe II hasta el sadvenimiento de los Borbenes; pág. 192.

número do individuos de la raza africana (1) Entre las bluncos no se réconocia diferencia alguna, todos se similar deraban ignates, sin distinción de nobles o plebeyes vintus los ni mayorazgos, ni ótra diferentifa que la que temporalmente establecia los emplese y la ave más nota, ble de la riqueza. Los blancos, por le tauto, le dividiam en ricos y pobres; division que noy ha sustituido en todas partes a las diversas gerarquias sociales, y sin embargo, esto pasaba en las ciudades españolas de la Austrica deb Sur a fines ya del siglo pasado, cuando apenas el dindaglismo había sido borrado del suelo frances.

El blanco, aun el más pobre, se desdenaba en serviz aunque fuese al mismo virey, paes segun mos aliden colgun nos escritores, con dificultad ni el virey encuentas mala, cayo blanco o español, viendose precisado a servinse de indios, negros o mulatos.

Las unicas que en aquel tiempo podian recibir el nombre de ciud des españolas, eran las de Buenos-Aires.
Montevideo, Maldonado, Santa Pé, Corrientes y la Assacion; porque el resto de la población estaba desparsamada, formando parroquias rurales, en cuyo centro existic
una iglesia é capitla, en donde se fijaba algun mercader,
tabernero, herrero, etc.; y aunque muchos teman allimas
casas, solo se servian de elfasten los das de grantiaste,
abandonandolas por el resto del año para habitar en las
estancias.

<sup>(1)</sup> Acerca de la proporcion en que la poblacion está dividida, hé aquí como se espresa Azara á principios de este siglo:

minero de españoles, y de negres y mulatos, y resu to de él haber alli cinco de aquel os por cada uno de estas dos clases; y aunque no se kaya accho igual padron en el gobierno de Buenos-Aires; yo creo que aún son más allí, o á lo menos tantos los españoles, respecto á los negros y mulatos. Estas dos clases se dividen en libres y esclavos, y el número de aquellos at da estos, es en el Paraguay, segun el citado padron, como 174 á 100: esto es, que por cada cien negros y mulatos esclavos, hay 174 de los miemos ibbes. Esta misma properior es generalmente en llas colonias no españolas de ambrica, como uno à 33, y la del número de blancos como uno sa como de conocer los pocos esclavos del Paraguay y viette principalmente de que allí no se pone reparo en que los sectores, que mente de que allí no se pone reparo en que los sectores, casen con indias, cuyos hijos nacen libres.

Los españoles preferian la vida de las ciudades, de sucreste que habia en ellas casi-tantos como en el resto del país: y como no habia industria alguna, al mismo; tiempo que se oprivaba à la campina de multitud de bravos útiles, se aglomera basen las ciudades: gran número de propietarios, que solo vivian del vicio y de la corrupcion

Todos los oficios manuales, dirijidos á la estisfaccion o de las necreidades de los habitantes, eran ejercidos por les hombres de color, pués era deshonroso para los blancos ocupacion alguna. Los criolios, o españoles nacidos en les país, se distinguian per su ódio contra los españoles llegados de Europa, y este ódio no podian disminuirle dos estacos más estrechos de la sangre, aborreciendo de muerte

Apenas nacen estos criolios; cuando sus padres los ennitregará las manos mercenarias de negras ó pardas , que
so los cuidan hasta los seis años, y despues á mulatos, que
so los cuidan hasta los seis años, y despues á mulatos, que
so les invitan á dar rienda suelta á b das sus pasiones; oque
por única enseñanza y educacion reciben el juego; el vicio
rodel vimo, y se acostumbran á derrechar el dinero ainitasa
sum medida. Añadase á eso, la preocupacion contra el gral bajo; y nos haremos una cabal idea de semejanta género
o de vida.

Estos gérmenes de vicio, recibidos desde la primera infancia, producen funestos resultados, formando una massa ende poblacion iáutil para producir, y de la que, no preden estivuli buenos ciudadanos, si buenos padres de familia. Entidadase á esto, que la instruccion que reciben en las ciencitas es casi nula como no podía menos de serlo en una composa en que la España estaba sumida en el más deplorantile atrave; y en que reina ban en sus universidades las comutilezas escélasticas.

Sin educacion, sin enseñanza, nutridos en las fassas cideas de un exagerado orgullo, de una inconcebiblo vani didad; naborreciendo por costumbre y preocupacion todo trabajo; el juego, el vino y la lujuria eran les unicos móviles de se vida. Si los Gaudoos satisfacian estas pasienes en el sucio recinto de la pulperia, con unos nalpes grastentos y manchados de vino; en el recinto de las ciudades se guardarán mejor las formas certas cestas más urbanas; las habitaciones estarán dispuestas con el lujo europeo

pero el fondo es el mismo, asquerose, brutal, despreciable.

Y sin embargo, todos convienen en que estos hombres tienen ingénio claro y despejado, viva comprension, y grandes dotes intelectuales que yacian sumidas en el abandono, gracias al sistema colonial seguido por la metrópoli (1).

Y estos asertos no sen aventurados, pues bien lo han demostrado los ingénios que en este siglo han florecido en aquellos países en muchos de los ramos del saber humano. Y ese cuando estaban todavía sumides en la más terrible anarquía, o cuando sobre el pensamiento pesaba la más opresora dictadura.

Predominaban en unasciudades les blances, en otras los indies é mestizes. La situacion de las clases pobres era precaria en estremo, especialmente en las grandes ciudades como Buenos-Aires y la Asuncion, en donde ne existia industria alguna, y las artes y oficios eran desempeñados por los hombres de color y por los españoles más pobres llegados de Europa.

Por otra parte, vivian estas ciudades sujetas al despotismo de una autoridad absoluta, que prohibia toda clase de libertad, de pensamiento, de accion, de industria; la inteligencia no tenia teatro en que manifestarse, y por lo tanto no podía tender su libre vuelo ni producir sazenados frutos.

Parecia que se tenía miedo de toda idea, de todo pensamiento, de toda accion, cualquiera que fuese. Tratábase
de dominar con completa libertad, y guiar una multitud
de séres racionales, como el titritero maneja sus autómatas. El despotismo religioso no se dejaba sentir con
menos fuerza, apederándose de la conciencia y amoldándola á su capricho, lo que era una verdadera mutilacion
de la inteligencia y del pensamiento.

Preferiase mandar à esclavos, que gebernar hombres libres é inteligentes, y estando cerrada toda la fuente de

Azara. Description & historia... etc.; fomo L.

<sup>(1)</sup> A mi ver, tienen mucho despejo, é ingénio tan clare y sutil, que si se dedicasen con la aplicacion y properciones que los europeos, creo sobresaldrian mucho en las artes, ciencias y literatura.

actividad, la poblacion entera tenia que caer fatalmente en la inércia, en el más profundo marasmo.

Esto mismo habia de hacer más terrible la accion, el dia en que algun acontecimiento que no podia preverse, aflejase algun tamor de la preverse de preverse de la colonias y la metropoli.

En el trascurso de esta obra tendremos ecasion de apreciar las consecuencias que se encontraban contenidas en estos gérmenes; pues los hechos, con su inflexistica kingien, habiaran misoualté que fis mas la contenida de corias.

La conquista del Rio de la Plara fue de Vida en su unayer parte a los enfacreus particulares, contrdes per al aspictu avectarero de los algios XV y XVI.

Hemes visto it votis aparetes of princip en ago the legands costas, sin accido alguar per parte dei Gobierno, y cavitados nos que signicionens inclus, consumisson se partimodic para sectora so ecci, amperer biglies y los finitamentos merestros principals and apperer biglies y

Las unicas recomponsand... outlier cur 'a est.s tropas de atimidas aventaceres, a les pos el aima del lucro lanzansa con lojos de su popular cur las riquezas que el puis produjous, ideer bient en el lito de la riquezas que el puis ration minas con que sofistador el desco acidique del oro, e e que un el se su adiante del oro, e e que un el se santados y tentado que enconcercas con el reparto de tas enconcercas, como premio de un vener y de las luciques de tan terriche lucita, no olo conta las bedreses autaspentes, que tambien con tra ci a venerale, que er min mater el a cificulation de tal venerale, que er min mater el a cificulation de la venerale, que er min mater el a cificulation de la venerale, que er min mater el a cificulation de la venerale.

A case primers a statement significant characteristics of present importances pur inactional increasing the technology of no precedents at less collines and Form algo de the riques appropriate describes partices avanced to the increase of the connection of the description of the connection of the following pure of the connection of the propriate pure in provide the second of the pure in provide the second of the pure of the provider of the pure in the collars.

HISTORIA DE CAS RECÉRLICAS DE LA PLATA. 943

achilla l. la publiciou autura fania, que escritati lucerto un internia, no el más, que innalo muramo.

ellio mirao ankia io incer más ierriblo la neelen, cloda e qua até a carelociente que no pella neuverse, ou jese elegan especial en jese elegan especial en jese elegan especial en jese elegans y la refréquell.

b'n of francerso de esta obra tendremos secsion de apreciar las ornaccionacions que se canontraban conteniadas en das en dates gérmenes; unes les berbos, can su infleti-cità appending ap

La conquista del Rio de la Plata fué debida en su mayor parte à los esfuerzos particulares, escitados por el espíritu aventurere de los siglos XV y XVI.

Hemes visto a Solís aparecer el primero en aquellas lejanas costas, sin auxilio alguno por parte del Gobierno, y casi todos los que siguieron sus huellas, consumieron su patrimenio para reclutar soldades, disponer bajeles y los bastimentos necesarios para sus empresas.

Las unicas recompensas que podian darse á estas tropas de atrevides aventureros, á los que el aían del lucro lansaba tan lejos de su pátria, eran las riquesas que el país produjese. Ahora bien; en el Rio de la Plata no se encontraron minas con que satisfacer el deseo ardiente del oro, de que todos los ánimos estaban poseidos, y tavieron que contentarse con el reparto de las encomiendas, come premie de su valor y de las fatigas de tan terrible lucha, no solo contra los belicosos indígenas, sino tambien contra el mismo suelo, que oponia frecuentes dificultades á las esploraciones atrevidas.

A estos primeros aventureros siguieren otros, siempre impulsados por las mismas ideas, que trataban de buscar en los confines del Perú alge de las riquezas proverbiales de aquella region. Estableciéronse algunos fuertes, puntes avanzados en medio de las comarcas habitadas por enemigos, y desde ellos, estendíase pose á peco la pobla-

cion, conquistando el terreno palmo a palmo con la nuntal de la cepada. Entonces puede decirse que no habia en aquel país verdadera fuerza militar, pues no debe darse este nombré a aquella reunion de gente, no sujeta a discipilma alguna, que ébraba segun el capricho prepio, que deponta sus jefes y nombraba otros por el menor motivo, verdadero o infundado. Sucedía con harta frecuencia en estas elecciones que se dividian los pareceres, y del mismo modo las tropas, teniende entre si repetidos choques, que ensangrentaban squellas comarcas con la sangre europes derramada por los mismos españoles.

Cuando aquellas comarcas crecieron en importancia, cuando lo esplorado por los aventureros era muchas veces mayor que el territorio de la metropoli/entonces el Gebierno español arrojo una mirada sobre aquellas regiones, y trato de intervenir en ellas, haciendo algunos esfuerzos para proporcionarles los recursos que la prose-oución del descubrimiento y conquista exifian.

Dirffice para esto, a falta de les propies, a les comerciantes de Sevilla y Cádiz que, como monopolisadores del comercio americano, disponian de grandes capitales, y entonces se Theyo a cabo una espedicion a cuenta de estos ricos mercaderes.

Todos estos medios, sin embargo; eran peco menos que insuficientes pera plantear el sistema de colonismeten en la escala que la importancia de aquellos parces dilatados parcefa exijir.

Los españoles, asciliados por todas partes con las frecuentes incursiones de las tribus indigenas, algunas de las cuales defendian el territorio pátrio con indomable valor, validrense de los Guaranis en calidad de auxiliares, y aunque efimero el auxilio, fué a veces de alguna utilidad.

Los jesuitas, sobre todo, utilizaron les Guaranis de sus misiones, no tanto contra los indígenas, sino en sus largas diferencias y enojosas disputas con el Gobierno del Paraguay, y sobre todo en la guerra contra las fuerzas españelas y portuguesas, con motivo de la cesien de las siete misiones del Uruguay.

Las interminables contiendas que la proximidad del Rio de la Plata con las fronteras del Brasil produje, filemaron algun tanto la atencion de la Corte, mostrando la urjente necesidad de hacerse respetar en aquellas commarcas por los lusitanos, si no se queria ver absorbidas per ellos estas ricas posesiones. Mandáronse entonces algunos refuerzos y algunas veces espediciones destinadas á hacer respetar las armas españolas; pero ni en la fertificación del territorio, ni en las tropas que habian de guarnecerle, se signió nunca un sistema hábil, ni siquiena constante podo sobiaden la entre objecto a sobiaden la entre objecto.

Sentados estos precedentes, entremos á examinar el sistema militar del Rio de la Platarem est rog absentante

Las tropas que guarnecian estos países en los últimos años del siglo XVIII, eran de dos clases: tropas regimentadas españolas y enviadas de la metrópoli, y milicias del país. En las pocas ciudades de importancia, con especialidad en Montevideo y Buenos Aires, existia alguna artillería; pero insuficiente para establecer, un regular plan de defensa, como lo probaron de una manera indudable las espediciones inglesas de que llevamos hecha mencion.

Las demás tropas eran de infantería y caballería, predominando siempre esta última arma, segun lo exilialla disposicion peculiar de aquellas llanuras, y los ataques de los indígenas que seguian este sistema en sus acometidas. Las milicias del país, por su viciosa organizacion, por su ninguna instruccion militar y por la dificultad de reunirlas en caso de apuro, eran casi inútiles, sirviendo selo para poner á las autoridades en graves conflictos, cuando confiaban en ellas para la defensa de las colonias. Su número, sin embargo, era bastante respetable, si atendemos á la poblacion del país; pues segun los datos estadísticos recojidos por el virey señor marqués de Avilés, se elevaba á la cifra de 14,000 hombres, elixua le comite supura y

Mas no debemos dejarnos sorprender por esta cifra completamente ilusoria, pues para encontrar la verdadera y exacta fuerza que de las milicias del país existia, tendríamos que rebajarla en gran parte, y el resto no podia servir para urientes atenciones, por su completa impericia en el arte militar (1).

<sup>(1): «</sup>Auminesseun das listas brokes por el miemo vivey, sugnidações inspectos, ascendian à 14,000 hombros las me-

insinitate la mayor parte de este ganticio; por missio de una cuota pecuniaria, y al examinar el contingento de esta fideras, figurada en los estatos bantha más que sen la redifidad existia. Los funcionacios subalternos comenzaban esta ficcion, que seguia en aumento hasta litegar á las autoridad suprema de la colonia, y der esta autorio en gantida al Cienterio secrita de los verdadenos medios da defensa. A no solo en le que mase, relacion á las milicias, rema ba este par judicial ábuso palno que ena todavía, may you en le que se referia á las tropas regulares.

En les citudes del número de tropas, figuralian grannámero de moribires inventados a capriolo, cuyos haberos, cobraban los curargados de: las compañías, y estos abasos, porjudiciales numero al Eranio, sino también à la soguridud de las equotias; no podian contante de rais perquela innora lidad venias de artiba, y todos estaban interesser dos en sostenerla.

Como arnella: de la posa probidad que reinaba en los mis altosifuncionazios, apesaderentes de inspeccion, hecha, pendemitas els virey: de Mejiso, marqués de Cruillas, fuó encherado de su cargo por sosperhas de malveracion de, les candades públicos, de cuyas sospechas no se quiso dar, la completa penditad, para exitar el carándalo que de esto; debia candades públicos.

Es verdad que á los vireyes se les residencials al ocsen-en-en-en-en-en-el-oro-alogaba con frecuencia
la justicia: y estromor los magistrados nomanos compraban-la impunidad de las arbitrarias y escandalesas,
exacciones con que vejaban á las provincias, con la misma-riqueza que de ellas estudan; los vireyes, salve honrosas escepciones, ó bien compraban el primilegio de noquedur sujetos á la residencia, ó bien cuando este no podia conseguirás; antes de presentarse, ante-el Consejo,

licias de aquel vireinato; cuasi con nada de esto puede centarse, no solo por su efectiva nulidad militar, sino tambien porque buena parte de estas milicias, como tal vez todas las de América, solo existe en las listas.»

<sup>(</sup>Informe de la Junta de fortificacion y defensa de Indias.)

de Indias gastabán parte de su ero, para conservar el resto (1).

Ahera bien; en el número de estes abuses entraba el 5 multiplicar la fuerza en la apariencia para disfrutar de clas cantidades escedentes.

A fines del siglo pasado, y a principios de este, selo existian en el estenso vircinato del Plata, des mil quinientes
veteranos; muchoside ellos, incapaces de ilenarmingun servicio activo, y que no podian empleanse en otra cosa que y
en guarnecer las ciudades. Esta exigua é insignificante
fuerza militar, estaba además repartida en toda la comarca, y hasta guarnecia ciertos puntos del Perú y de la
costa Patagónica. El estade de esta tropa era per lo demás
el más deplorable, como puede juzgarse a se tiene en
cuenta que pasaban algunas veces hasta quince años sia
renovar el vestuario y equipo; desuerte que más paracian
mendigos que tropas regimentadas.

Elegó en esto el abandono a un grado tal, que ciertos particulares costearos de sus propios recursos sel equipos de algunos regimientos; como hizo don Juan Valdés, risenhacendado del país, con un cuerpo de veteranos que guarannecia la frontera de Rio Grande de Sau Pedre, condolido y abochornade á la vez del estado de horriblo desnudes estado de horriblo desnudes estado es veian reducidas las tropas españolas, que en todas partes habian dado pruebas relevantes de acrisolado van lor y bizarría.

F Y esto, cuando los portugueses aumentaban el aúmero de sus tropas en la frontera del Brasil, con declarado designio de invadir las celonias del Rio de la Plata. Y esto, cuando los vireyes nadaban en riquezas, debidas en su mayor parte a este incalificable abandono y etra multitud de abusos y arbitrariedades.

Estas tropas formaban un regimiento de infanteria y otro de dragones, y además los cuerpos titulados de Blan-

<sup>(1) «</sup>Si el que viene á gobernar, no se acuerda repetidas veces, que la residencia más rigurosa es la que se ha de tomar al virey en su juicio particular con la Majestad Divina, pued ser más seberano que el Gran Turco, pues no discurrirá maldad que no haya quien se la facilite, ni practicará tirania que no se le consienta »—Palabras del virey de Méjico, duque de Linares, á su sucesor el marqués de Valero. (Instruccion manuscrite, citada por don Juan Alaman en ma literate de Majes.)

dengues. La infanta a era de muy poca milidad en aquellas, dilatadas llanuras, por loicual se daba más importancia à les regimientes de dragenes, que podian hacer en las ciudades el servicio de los infantes, y recorrer aquallos campas en los caballos que abundaban en el país. La esperiencia demostraha la necesidad de aumentar estos regimientos montados, reduciendo la infantería al memor número posible. A este se dirijis la mayor parte de las miras de la Junta de fortificacion y detensa; en los repetidos informes, de algunes de los cuales estractamos los siguientes párrafos que nes dan a conocer el estado militar del virginato de Buenes Aires, mucho mejor que los más detanidos detallos:

¿ ASeñor: Vuestra Junta de fortificaciones y defensa de Indias, ha meditado de órden idel generalismo principe de la Paz, sobre la nueva constitucion de las tropas del Rio de la Plata, propuesta por aquel virey en enero sultimo.

Albeta nueva constitucion se reduce à que se suprima equel regimiente de infanteriae à que de las 2,065 plazas europeas de que debe constar, segun su ereccion, se formen des regimientes de dragones, de à 1,000 cada uno; à que el actual regimiente de dragones que debe taner. 721 plazas europeas, se aumente hasta 1,000, y à que se le remitan come 2,500 hombres de España para completar la mucha gente que falta à diches cuerpes y à los de Blandengues (1).

tovideo, estaban formados de tropas miatas, europeas é indigenas. Su utilidad era grande en aquel pais, por la cconomia
que al Erario resultaba de estos cuerpos, lo que los hacia
que al Erario resultaba de estos cuerpos, lo que los hacia
que al Erario resultaba de estos cuerpos, lo que los hacia
que al Erario resultaba de estos cuerpos, lo que los hacia
que al esto de estaban equip trades en
cuante al sueldo con la infanteria, y si bien los soldados cobraban mayor estipendio, estaba esto compensado con que
tenian que subvenir à todas sus necesidades. El número de
caballos que se les obligaba a toner era frecuentemente de seis;
oy siendo todos elles escelentes ginetes, podian trasladarse de
un punto à otro con estremada celeridad, siendo las unicas
trepas que podian oponerse con ventaja a los índios salvajes.
Clompomianse estos regimientes, de seis companias el de
Buenes Aires, y de eche el de Montevideo, aunque el número
de plazas era igual en ambos regimientos, pues las companias
del de Buenos Aires constaban de 125 hombres, al paso que
las del de Montevideo sele sacindias 2100.

opProposis tanisles que se relient al Ris de la Pieta, las compañíandel regisalento de infantoria eque están en el Perti, y do infanto la tropa de la colla Patagorica, però mando que se su broguen las citadas compañías por un batallon de 1806 mailiotanes, y severa Patagones se crifa una compañía dia de millotanes, es de hembres collas estadamentes compañías dia de millotanes, es de la collectua colla collectua de la collectua

nilate (el viruy) se l'unda para convoltir el regimento de infanteria su clos de diagones, en que el principal dy más militate servicio, consiste en defender de los l'hidrones, seuntrebandistas y perinquesse, à que bestén, can remotas y planas campañas, lo que solo puede interies à caballo. De mode que la infanteria actual, laborate y esté abriccio di manallo, miérido le un posible hacerlo di pie.

who key duda de que he y allimás infaiteria de la que se necesita, para que sirva como tal. Tampece la hay en que es posa la cabalieria para lienar las muchas y urjantes estenciones de aquellos dominios; petro la Junta este que no per este so debe convertir tade en cabalicria o dragones, sin dejar un soldado de transceria, como lo propone el virey. Enisten lus plante de Maldonado. Montavideo y Buenos dires, das cuntes con preferencia; deben
guarnegerso de infanteria. Por este es de opinion la duita: que de les 2,000 esrepsos que debe tener el regimiento de infanteria, segun un reglamento, quedan 1,000 lugio el pié en que están de infantes; y que de los 1,000 restantes, se norma esto asgenianto de cabalieria bejo el mismo pié en cuanto a sucidos, que está al H. la caballeria de Dinidengues.

ell motivo de preferir la Junta cata caballeria de dragones propuestos por el viróy, es porque tertifa de carabinas que son más titles y mancjables. y menos em barasses que el fesil de los dragones en tan largas distancias. Además de que detando artegiado el sucido de dicha caballería de Blandengues bajo el pia de la franceia, no estima el Real Branceco coste anova quela mente. Perdad es que un soldado Blandengue, districta mayor prest que el de infantería, pero este escrib quela compensado con que cata obligado a matiras. A como este escribo quela compensado con que cata obligado a matiras.

montar siempre caballos propios, no debiendo tener menos de cinco.

Estos párrafos que proponen algunos remedios al abandono completo en que este importante ramo de la administracion de auestras colonias yacia, son el cuadro más verdadero que podemos presentar del estado de defensa del país, y que corroborarán lo que hemos dicho al ocuparnos de las espediciones de los ingleses contra Buenos-Aires, esplicándonos las fáciles victorias que obtuvieron al serprender esta ciudad tan desguarnecida. Ya vimos tambies que estas mismas causas fueron móviles de la heróica conducta de los argentinos en estas memorables campañas.

Las consecuencias que este sistema seguido en estas colonias envolvia, tendremos ecasion de presentarlas en la segunda parte de esta obra; porahora no hacemos etra cosa más que apuntar las premisas.

CAPITULO XXVI.

Déplorable en estremo era el estado en que se encontra
nobala instruccion publica en España durante la mayor

parte del sigló KVIII. Lia literatura, las ciencias y las ar
tes resentíanse, como era natural, de esta falta de educa
cion, y los atrevidos vuelos del ingénio, eran detenidos por

el despetismo religieso y político, que como una pesada lo
sa oprimia y mataba todos los gérmenes del pensamiente.

La luquisicion, esa terrible invencion del más incalifica
ble despetismo, ejercia su fatal influjo sobre todos los ra
mos del saber humano, matilaba las ideas, señalaba lí
mites á la libre espansion del pensamiento, quitando toda

espontaneidad al génio, modificándole á su antojo, como

pudiera hacerse con un esclavo.

El temor que este llamado Tribunal de la Fé inspiraba, debia retraer á los ingénios de toda especulación filosófica, de toda investigación científica; y como el fondo de la ciencia les estaba prohibido, consumíanse en estériles euestiones de ferma y de ridícula argumentación. La química, la medicina y la mayor parte de las ciencias de hecho, reducíanse simplemente á vanos silogismos, en donde mostraban los contendientes una ridícula destresa de argumentación, que solo cenducia á hinchar á los que se dedicaban al estudio, si esto merece el nombre de tal, con una vanidad tan hueca y tan estéril, como las pretendidas verdades de su inutil ciencia. La historia, la política, la filosofía, el derecho y las ciencias exáctas, no podian

retreultivadas sin grave peligro, porque donde no alcanraba el despotismo religicso; alcanzaba el despotismo poratico, y los españoles, llenos de vidá y de genio, se dedicaron cási esclusivamente a la poesía, que no ofrecia semejantes escollos:

Pero no estaba completamente exenta de ellos, sobre todo si se ocupaba en otra cosa que en agradar al oide con la armonia de la forma, si se dirijia al pensamiento y al corazon. De esta suerto dejábase reducida la poesía á una nueva forma de versificacion, no pudiendo elevarse el poeta á grandes concepciones, pues lo estorbaba un código más estrecho que el de la metrificación, es decir, el yugo perenne que sobre el pensamiento gravitaba.

Y entonces, sia fondo, sia pensamiento la poesía, vefase espuesta à incurrir en la más cansada monotonía, tan pronto como agotase las combinaciones métricas; y si queria evitar este escollo, solo le quedaba el recurso de abandonarse à las locuras y estravagancias del gongorismo.

Quiza parecerá este aserto aventurado en demasía; pero para nesotros, Góngora fué la consecuencia necesaria de la Inquisición y del despotismo. De otro modo, no concebiriamos estos estravios del génio, que encontrando cerrados todos los caminos legítimos, se abandona por sendas de perdicion.

Tal espectáculo presentaban la literatura y la cioncia, al mismo presentaban, las escuelas. Las universidades, monopolizadas por el clero regular, que ya habia decaido mucho en importancia científica, presentaban el cuadro más lastimoso de ignorancia y osadía, de orgullo infundade y de verdadera insuficiencia.

Ysi tal cra el estado de nuestros conocimientos, si esta era nuestra cultura intelectual; si en tanto que las especulaciones filosoficas à investigaciones cientificas ocupaban todos los espíritus curopeos, preparande el desarrollo de las fuentes materiales, que sigue siempre al desenvolvimiento intelectual, nos oponíamos à todo pensamiento Hbre; icuál habita de ser el de nuestras colonias? La consequencia no ca dificil de deducir, dadas estas promisas, Verdad esque en los siltimos tiempes del siglo XVIII, se despertó algun t nto el movimiento científico en España;

cierto que, la mayor libertad dada al pensamiento, habia empezado á preducir sus frutos; pero estas mejeras, estes resultados, no habian atravesado el Atiántico: el estado de las colonias era, guardando la debida proporcion y en una escala infinitamente menor, el mismo en que yacía España á principlos del siglo pasado.

Y no podia ser de etra suerte: la influencia de la Inquisicion, y su independencia, acrecia con la distancia que del Gobierao central la separaba; el despotismo político-pesaba en aquellas comarcas con mayor fuersa, y su sujecion al cloro regular era casi completa. Y este clero no era ya, como al principio, meralizado é instruido, sine avaro é ignorante (1).

Los jesuitas, que en sus misiones atendian con algun esmero á la instruccion de los índios, ocupábanse solo en enseñarles los primeros rudimentos del saber, y toda la ciencia que les distribuian estaba roducida al arte de leer y escribir.

En cuanto á los criollos, que recibian su educacion en Buenos Aires y la Asuncion (2), unicos puntos en que habia algunos establecimientos de enseñanza, encontrábase reducida esta á los estudios eclesiásticos, con la necesaria preparacien en la lengua latina (3). Todas las demás carreras, todos los demás rames de los conocimientos humanos no se cultivaban, y sin embargo, en aquellas ciudades

<sup>(1) «</sup>Y en esecte; el ciero, que en algun tiempo pude sor el elemento más provechoso para ilustrar y moralizar aquellas gentes, suese dejando deslumbrar del ore y arrastrar de Ta codicia en términos, que al decir de un jucioso historiader mejicano, s'ultimos del siglo XVIII, la totalidad de las propiedades del ciero, tanto socular como regular, así en sinas como en capitales impuestos a cense, no bajaba de la mitad del valor total de los bienes raices del país.»

(Lafuente.—Historia de España; tomo xx, pág. 91.

<sup>(2)</sup> En aigunes otros puntos existian, es vordad, aigunes establecimientos de enseñanza, como sucedia en Santiago y Córdoba, en donde, por una códula de Felipe III de 1615, se crearon dos seminarios; pero su estado estaba muy lejos de ser satisfactorio.

<sup>(5)</sup> En Buenos-Aires y la Asuncion, solo se enseña gramática latina, teologia y algo de cánones: además, el consulado ha establecido escuelas de náutica y de dibujo. (Azara. — Bescripcios é historia del Paraguay y del Rio de la Rista; tomo :, página 304.

esta ba concentrada cerca de la mitad de la poblacion española del vircinato.

Solamente cuando la reforma introducida en los estudios en los últimos años del siglo pasado, hiso conocer la necesidad absoluta de ciertos conocimientos, se establecieron escuelas de náutica y dibujo en los consulados de las ciudades marítimas del Rio de la Plata, y para eso fué menester que reclamasen los hombres ilustrados que en aquel tiempo visitaron aquelles países; ilustracion que les valió en más de una ocasion el dictado de enciclopedistas, lo que era sinónimo de l'religioso y algunas veces de inmoral.

Las consecuencias de este descuido no se harian esperar por mucho tiempo; los ánimos, á pesar del adormecimiento estúpido en que se les queria tener sumidos, no pedian prescindir de la necesidad de saber, que se despierta en el hombre llegado á cierto grado de cultura, y entrevé, algun tanto, el espacioso horizonte de la ciencia; y como la madre pátria les negaba en gran parte esta enseñansa, recurrian á otras fuentes para la satisfaccion de estas necesidades.

Les tratados de comercio y amistad entre Francia y España, y la libertad concedida á las transacciones mercantiles á últimos del siglo pasado, provocaron el contacto con los estranjeros, especialmente con los franceses, palpándose los resultados que no podia menos de producir las circunstancias,

Los libros de los [filósofos franceses del siglo pasade las obras de Voltaire, de Rousseau, de Bayle, de Diderot, d'Alembert y otros escritores más ó menos célebres, más ó menos escépticos, más ó menos acreditados, introdujérense en las colonias, y todos se dedicaron á la lectura con el ardor de la curiosidad, con el afan y actividad que suceden siempre al marasmo y á la apatía.

Leyes severas prohibian este comercio intelectual en las aduanas; hacíase un escrupuloso escrutinio para impedir que estos libros penetrasen en nuestras colonias; pero para las ideas no bastan las aduanas; para les libros, es insuficiente la más esquisita vigilancia, el más cuidadoso aían. El contrabando de los géneros de comercio es dificilígimo de evitar; el de las ideas, es imposible. Lo que se hacía con estas prohibiciones era aumentar el crédito de estos escrites, acrecer el desco de posterios y de empaparse en su lectura. Y como estas ideas caian sobre inteligencias vírgenes de teda lotra instruccion, su influjo, funesto ó provechoso, no pedia contraréstarse con otras ideas que les sirvicsen de correctivo y de juete ente terio, para juzgarlas y asignarles su verdadera imperstancia.

## CONCLUSION.

Ouande por una nacion que se llama civilizada se coleniza un Nuevo Munde, que se encuentra todavía en los
primeros pasos de su vida, la mision de este pueblo deberá
ser eseneralmente educadora, enidando de dirijir todas
las fuerzas de vida, clegas todavía y sin objeto, á un fin
de enitura y de felicidad. Si en vez de eso no se piensa
más que en la esplotacion del territorio, en el robo de las
riquezas que encierra, y en la satisfaccion de su avaricia,
entences esa nacion, más que de madre, más que de educaébra, mercee el nombre de madrastra, de esplotadora.
Novolo fué España la que represento este papel en la colonizacion de las Indias; fueron támbien las demás Potencias de Europa que se llaman ilustradas, las que todavía
se han abandenado á mayores escesos.

H4 aqui le que Montaigne decia hace cerca de tres siglos en su pintoresco lenguaje familiar, però no per eso mesos exacto:

chaistro mondo acaba de encontrar etro (19 quién nos i asegura que es el último de sus hermanos), parate que los Gómios las Sibylas y nosotros le homos ignorado hasta ahera? (1). No menos grande, lleno y robusto que este, e.,

<sup>(49)</sup> La Oceania ha venido d'ijustificar las sospechas de Mantalgue.

sin embargo, tan niño que le enseñames el s b c. Hace ciacuenta años ne conocia ni letras, ni pesos, ni medidas, ni vestidos, ni trigo, ni viñas. Estaba tedavía desnudo y no vivia mas que a espensas de su nodriza..... Era un mundo niño: si no le hubiéramos azotado y sometido á nuestra disciplina, por la ventaja de nuestro valor y fuerzas naturales, no lo hubiéramos practicado por muestra justicia y bondad, ni subyugado per nuestra magnanimidad.»

Estas palabras envuelven por desgracia para la reputacion de la Europa y su decantada civilizacion, gran fonde de exactitud y de verdad. Al descubrir un mundo, que proporcionaba nuevos recursos a nuestra actividad, que pudiera haber sido una fuente de progreso para la vieja Europa; ¿de qué otra cosa nos ha servido, que de causar nucetra ruina, y el aniquilamiento casi total, de una parte de nuestra raza? Se quiso conquistarle en un dia, y aquellas virgenes comarcas, aquellas campiñas en las que la naturaleza habia derrama lo con prodiga mano todas sue, riquezas, toda la belleza de su soberbio atalajo, se convirtieron en una espantosa carnicería. En vez de educar hemos combatido; en vez de atraer á aquellos pueblos á la ... civilizacion por medio de nuestro ejemplo, les hemos hecho odiar nuestra cultura, que los maltrataba; nuestra ... ciencia, que los destruia; nuestra decantada superioridad... que los tiranizaba.

¿Y con qué derecho? Con el derecho del más fuerte; con el derecho del más astuto; con el derecho, en fin, del tigre y del leon. Sería menester que, fascinades por nuestra superieridad, por nuestra gloria, rindiésemos culto al venedor, santificasemos la victoria, cuando la victoria es confrecuencia la injusticia.

Sería preciso que no viesemos mas que nuestra grandeza y que imitásemes al historiador romano, que coudenaba siempre á los que defendian con el valor de la desceperacion, el patrio suelo, porque se oponian á la unidad del mundo y al destino providencial de Roma, ¡Como si pudiera establecerse unidad duradera por medio de la fuerza de las armas! ¡Como si el destino providencial de un pueblo, pudiera ser nunca el destruir otro!

Nosotros, hijos de Sagunte y de Numancia; nosotres que en todas las épocas hemos asombrado al mundo al-

defender nuestros lares, protestando siempre contra el derecho de la fuerza, hemos roto con nuestras gloriosas tradiciones al convertirnos en conquistadores. ¿Servirámos de honroso pretesto para nuestras víctorias, que terminaron por la esclavitud de grandes imperios y numeresas comarcas, el adelanto de nuestra civilizacion, respecto á les puebles de ambas Américas? ¿Servirános de disculpa aceptable, el haber estendido la cultura europea en un nuevo hemisfério? No: la civilizacion no debe nunca propagarse con la punta de la espada. Nosotros, y con nosotros la Europa, salidos apenas del estado bárbaro de la Edad media sin conciencia clara y distinta todavía de nuestra alta mision de educadores de un mundo, no hemos sabido desempeñarla (con la elevacion de miras, con la ilustracion de espíritu del que se erije en maestro.

Un espíritu codicioso y aventurero, ha guiado nuestros primeros pasos; el comercio ha hecho lo demás. Buscábamos mercados para nuestros preductos, y nos disputábamos la posesion de los nuevos territorios; no con el generoso fin de labrar su felicidad, de contribuir á su desarrollo material é intelectual, sino con un objeto puramente de esplotacion y monopolio. A qué debia resultar de estas premisas? Que las nuevas colonias sufririan por espacio de muehos años nuestro férreo y despótico yugo, y al recobrar su independencia, se encentrarian completamente desprovistas de la educacion necesaria para bastarse á si mismas.

Per eso, al examinar el estado de la instruccion en el Rio de la Plata, hácia fines del sigle XVIII, nos conmovemos dolorosamente; pues en él encontramos abundante gérmen de diacordias, de luchas, de trastornos.

Descaríamos que la provechosa leccion que envuelve la historia de estas Repúblicas no fuese perdida para los que pretenden dominar por medio de la ignorancia. Descaríamos que en rodas las inteligencias, que en todos los espíritus, se hiciese lugar la idea de que es más fácil gobermar á pueblos instruidos, á pueblos civilizados, que á los que se encuentran sumidos en las espesas nieblas de la más sompleta ignorancia.

FIN.

the state of the s

The second secon

PAGINAS.

À

|      | and the state of   | _   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | ductions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , |
| CAPI | TULO PRIMERO. Descripcion geográfica.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|      | Estension y limites Clima Rios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 96   | Cataratas.—Lagos.—Producciones.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | Bosques.—Feracidad del terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |
|      | II. Primitivos pobladores. Guaranis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|      | —Usos.—Costumbres. — Charruas.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | Caracter belicoso.—Pampas:—Gua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | nas.—Payaguas, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | the state of the s |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 4.   | PRIMER (PERIODO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| •    | The state of the s |     |
|      | E III. Primeros descubrimientos en el Rio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|      | de la Plats,—Espedicion de don Juan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | Diaz de Solis, Penetra en el Rio de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | la Plata.—Su regreso a España.—Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|      | gunda espedicion de Solis, y exito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 逐    | desgraciado. — Viajo de Sebastian Ga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   |
|      | 1. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |

25

DAPITULO IV. Espedicion de don Pedro de Meudoza.—Su convenio con el Gebierne español.—Dáse á la vela con catorce
naves en Sevilla el año de 1535.—Desgracias ocurridas en la navegacion.
—Fundacion de Santa María de Buenes-Aires y del fuerte de Buena-Esperanza.—Enfermedad del Adelantado, y su muerte al regresar á Es-

paña.

V. Espedicion de Ayalas.—Penetra por el Paraguay.—Fúndase el fuerte de la Asuncion.—Espedicion al Perú.— Muerte de Ayolas.—Regreso de Irala á la Asuncion.—Llegada de refuerzos de España.—Nombramiento de Irala para jefe de la conquista.—Abandónanse los fu rtes de Buenos-Aires.—Buena-Esperanza y Lujan.—Fúndase la ciudad de la Asuncion.

VI. Espedicion de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca.—Sus estipulaciones con el Gebierno español.—Sale de Sanlúcar en noviembre de 1540.—Toma posesion de la isla de Santa Catalina. en marzo de 1541.-P.erde dos de sus naves -Decidese á ir por tierra á la Asuncion.—Entra en esta ciudad (11 de marzo de 1542).—Irala, segundo de Alvar Nuñez.—Espedicion victoriosa contra los Agaces y Guayeurus .-Viaie al Perú.—Los oficiales reales quejanse al Gobierno español de la conducta de Alvar Nuñez.—Prision de algunos.—Sale la espedicion.— Opesicion del Consejo de guerra á continuar el viaje. - Disgusto de Alvar Nuñez.—Vuelta de la espedicion.— Prision de Alvar Nuñez. . .

71

QAPITULO VII. Irala elejido por segunda vez para el gobierno de la Plata.-Nueva cspedicion contra los indies.—Viaje de esploracion al Perú, atravesande la provincia de Chiquitos. - Llega cerca de Chuquizaca.-Disturbios en el Perú. - Detiénese Irala y envia embajadores á Lima, pidiendo la confirmacion de su gobierno.—Guerras con los índios de Chiquitos.—Contestacion de La Gasca, gobernador del Perú. — Vacilacion, de Irala. — Su vuelta a Pan de Azucar. - Noticiante el nombramiento de Abreu.-Muerte de Mendoza.—Vuelve Irala á la Asuncien.-Muerte de Abreu. . .

75

VIII. Tentativas para fundar un pueblo en el Rio de la Plata, y éxito desgraciado que obtuvieron.—Carácter belicoso de los Charruss.—Viaje al territorio del Guaira. -Fundacion de Ontiveros.-Don Juan de Sanabria. Adelanta lo del Rio de la Plata.-Repedicion de Salazar.-Muerte de Sanabria. - Erijose la catedral de la Asuncion.-Confirmase & Irala on el gobierno de la Plata.-Nuevas providencias que tomó.—Nuño de Chaves concluye la reduccion del Guairá. -Disturbice en Ontiveres.-Fundacion de Ciudad-Real.-Muerte de Irala

AX. Gonzalez de Mendeza, succeor de Irala.-Descontento de Nuflo de Chaves.—Su viaje a Lima.—Formacion o de un auevo gobierno en el país de ·Chiquitos.—Fundacion de Santa Crus de la Sierra. -- Muerte de Mendosa. --Ortiz de Vergara, elejido gobernador

the say alpor votor deliginable. Rebeliet ide at 80 81 V - Vergara. Su espedicion al Perú á an is a ran sugestiones de Chaves - Llegada á «Chaquizaca. - Intrige de Chaves. to a colo Ortiz de Vergaran enviado a Espa-vac zárate es nombrado por el virey del n. :: -- Peru. Adelantado del Plata. -- Su viaje á España para solicitar la confirin macion de su nombramiento. — Estado anarquico de la Asuncion. - Cáceres. state ... teniente de Zarate. -- Espedicion al e and A Rio de la Plata.→Espedicion de Garav.—Ereccion de Santa Fé v Córdoand ba del Tucuman. And c. 27 3 A Trabajosa navegacioni de Ortiz es es y de Zárate al dirijirse á su gobierno.-Nueva tentativa para fundarun restablecimiento en las orillas del Rio de la Plata, que no tuvo efec-Auxilios prestados por Garay al San de Carly vador. Hologa Zárate á la Asuncion. in v. . ! - I Mendicte: - Espulsanle clos vecinos work with de lan Astroion del gobierno. - Gaand a gray, teniente general y gobernador Anicold Indel Rie de la Plata. Fundacion de Villerica del Espírity Santo.-Nueal santificas sepediciones de Garay.—Recdifi-. . . . case la ciudad de Buenos Aires. - Dis-17 nie verbus turbics de Santa. Eine Munrte de Ga--ado 35 diray de Sucidele don Alongo de Vera. \* solver color transTerres de Verago Adelantado st sing to deh Plate. - Rundacion de Corrientes. word at 182-Rentacia del Adelantado. Saave-- Arias, gobernador del Plata. Division: del gedierne. Fin

28: .

A 40 12 34

Al. Reflexiones generales acerca del visitema seguido por los españoles en la colonizacion del país.—Guaranis.

Encomiendas.—Yanaconas.—Mitayos.—Duracion de las encomiendas.

Abusos.—Prohibiciones absurdas y fatales para el desarrollo de los países conquistados.—Indígenas.—

Españoles:—Africanos.—Mezela de las razas y su resultado.—Pardos.—Mesetizos.—Mulatos.—Teregrones.—Cuartigones.—Salto atrás.—Consecuencias.

100

## SEGUNDO PERIODO.

Desde la division del gobierno del Paraguay y Rio de la Plata, hasta la formacion del vireinato de Buenos-Aires.

1620—1770.

XII. Distinto caracter de la lucha entre españoles é indigenas en este período.—Espedicion de los Payaguas y Guaycurus contra la Asuncion.—Poblaciones rurales.—Caracter de las invasiones de los indios.—Don Diego de Gongora, gobernador del Plata.—Lucha contra los Charruas.—Nuevo metodo de combatir de los indigenas.

Los portugueses, eternos enemigos de los españoles en sus posesiones de América.

111:

 $nc^{\frac{1}{2}} > c_{\frac{1}{2}} > 1$  **Los greupas en el Paraguay.** 

CAPITULO XIII. Origen de la Compania de Jesus.
—Su constitucion y tendencias.—Pri-

11

meros jesuitas en el Paraguay y Rio de la Plata.—Oposicion al sistema de encomiendas.—Fr. Alonso Angulo v Alonso de Bárcena. -- Predicaciones en el Tucuman v en el Paraguav.-Reformas introducidas en la Asuncion.— Establecimiento de la Compañía en el Guairá.—La Candelaria.—Centro de las Misiones. - Reducciones. - Comparacion entre les establecimientes debidos á la Compañía y a los seglares.-Inspecciona Alfare el gebierne del Plata.—Reformas que introdujo. -Descontento que las medidas de Alfaro produjeron en la Asuncion.-Salen los jesuitas de la ciudad.—Su regreso.—Independencia de las Mi-XIV. Examen del sistema seguido por ... la Compañía de Jesús en sus establecimientos del Paraguay. XV. Lucha entre los españoles y portugueses en la América meridional. y fundacion de la colonia del Sacramento.—Bula de Alejandro VI.—Tratado de Tordesillas.—Reunion de España y Portugal, bajo Félipe II.-Estiéndense los portugueses por el Brasil.—Emancipacion del Portugal. . Tendencia de los nortugueses de apoderarse de la banda oriental.-Apodéranse de las previncias de Mat-. togrosso, Guairá, Rio-Grande de San Pedro y otras.—Contrabando con las colonias españolas. — Fundase la colonia del Sacramento.—Son rechazados 'por los españoles mandados per don-José de Garro.—Tratado previsional de Lisboa. Don Baltasar Garcia Ros.

Digitized by Google

apoderase de la celonia por segunda vez.—Articulos 5.º, 6.º y 7.º del tratado de Utrech. XVI. Tratan los portugueses de fundar nuevos establecimientos en la orilla izquierda del Rio de la Plata.— Patriótica conducta del gebernader español don Bruno Mauricio de Zavala.—Rechaza á los portugueses. -Ereccion de Montevideo.-Atacan los españoles la colonia. —Convencion de París (16 de marzo de 1787).—Tratado definitivo entre España y Portugal.-Cesion de siete misiones del Uruguay. - Dificultades que surjieron al cumplimentarse el tratado.—Protesta de los jesuitas.—Rebelion de los Guaranis.—Desesperada resistencia. -Dispersion de los Guaranis.-Nueves conflictos.—Don Pedro Ceballos se apedera de la colonia del Sacramento.—Tratado de Paris de 1763. XVII. Espulsien de los jesuitas.—Son espulsados de Portugal y de Francia (1764).—Causas que produjeron su caida en España y América.—Don Francisco Bucareli y Ursua, gobernador de la Plata, es el encargado de espulsar á los jesuitas de sus misiones.—Sigilo con que se lleva á cabo ceta medida. -- Consecuencias. 156 XVIII. Ultimo tratado de limites de 1777.-Miras ambiciosas de Pombal. con respecto al Rio de la Plata.--Espedicion contra la banda oriental.-Derrota de una espedicion española, procedente de Buenos-Aires. - Refuerzos enviados por España, bajo

Digitized by Google

las ordenes de Ceballes - Ataque y

\* annata posesionido la jela de Santa Catali--nri 1.5 ng. - Apodéranse los españoles de la colonia y demás posesiones portugue-TAI rasa del Rio de la Plata, Muerte de José I de Portugal, y caida de Pom-guesa, Entablance las negociaciones-Tratade de 1777. Examen del tratado, Informe de Floridablanca. -Resultados. b. non ball. 168 XIX, Estado del Paraguay desde su separacion del gobierno del Plata hasta la ereccion del virginato de Buenos. Aires. - 1620-1776. - Gestiones de nozale. Erias cerça de la corte de España.-Es nombrade gobernador del Para-Correrias de les indies.—Dife-.E. renclas entre la Compañía y los gobernadores del Paraguay. Intervencion Partedon de Antequera. Es nombrado gobernador de, la Asuncion, Remplazale don Baltasar Garcia Ros - Presentase 183 n ? .... i toman pasesion con una cegolta do 6,000 indios Guaranis Descontento de los habitantes de la Aguncion. Refrigga de Zebianari. - Intervencion de Zavala. - Nuevas diferencias.ah ..... Los comuneros Don Juan de Arregui.—Segunda intervencion de Zayala, Don Bafael dela Moneda, gobernador del Paraguay. . . . 171 THIR Dilling transce 44 lister to

And the TERCER PERIODOTTE

Desde el establecimiento del virginato de Buenos-Aires, hasta el principio de la independencia del Rio de la Plata, 1773-1810, no de la proponenti

XX Estension del virginato. Resulta-

| dos del tratado de limites.—Juicio    |     |
|---------------------------------------|-----|
| de Azara. — Conducta de los por-      |     |
| tugueses. — Contrabando.— Terreno     |     |
| néutro.—Conducta de los vireyes.—     |     |
| Frecuente olvido de las leyes         | 181 |
| XXI. Pacto de familia.—Sus resulta-   |     |
| dos.—Declara España la guerra á In-   |     |
| glaterra, á instigaciones de Napo-    |     |
| leon.—Espedicion de lord Beresford    |     |
| al Rio de la Plata.—Estado de defensa |     |
| de estas posesiones.—Descripcion de   |     |
| Buenos-Aires. — Capitulacion de la    |     |
| Buenos-Aires. — Capitulación do la    |     |
| ciudad.—Liniers obliga á capitular á  |     |
| los ingleses.—Segunda espedicion do   |     |
| los ingleses.—Ataque de Maldonado     |     |
| y Montevideo. — Espedicion contra     |     |
| Buenos-Aires al mando de White-       |     |
| lock.—Heróica defensa de esta ciu     | 187 |
| dad.—Capitulacion de Whitelock        | 101 |
| XXII. Comercio entre España y sus     |     |
| colonias.—Estado del comércio del     | 400 |
| Rio de la Plata                       | 198 |
| XXIII. Estado de la agricultura y ga- |     |
| nadería del Rio de la Plata           | 210 |
| XXIV. Poblacion. — Habitantes del     |     |
| campo.—I. Indios salvajes.—Il. Agri-  |     |
| cultores.—Ill. Pastores.—Gauchos.—    | _   |
| Estancias. — IV. Habitantes de las    | -   |
| ciudades                              | 224 |
| ciudades                              |     |
| de la Plata                           | 242 |
| XXVI. Instruccion.—Cultura y desar-   |     |
| rollo intelectual de aquellas colo-   | •   |
| nias á fines del siglo pasado         | 250 |
| XeX VII                               | 955 |



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

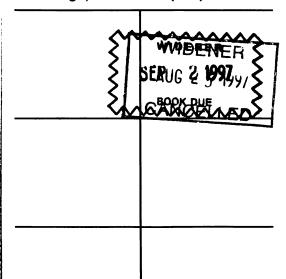

